

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





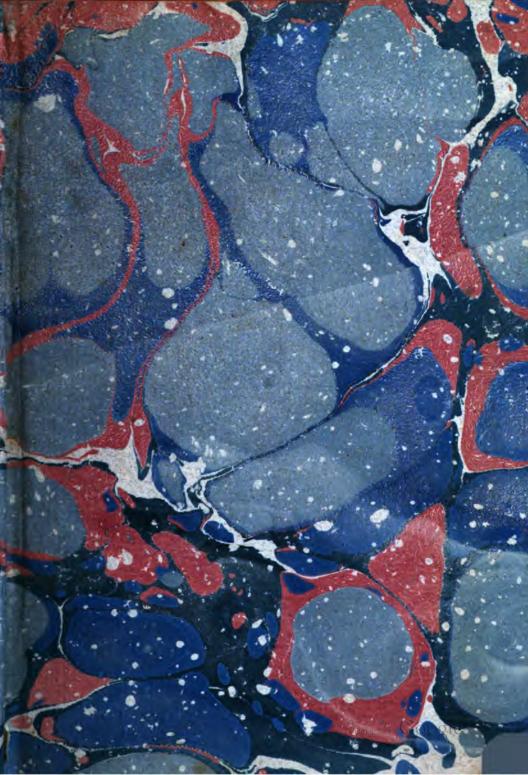

# HISTORIA CRITICA DE ESPAÑA, Y DE LA CULTURA ESPAÑOLA.

# HISTORIA CRITICA DE ESPAÑA,

Y DE LA CULTURA ESPAÑOLA.

## OBRA

COMPUESTA EN LAS DOS LENGUAS
ITALIANA Y CASTELLANA

POR D. JUAN FRANCISCO DE MASDEU,

NATURAL DE BARCELONA.

TOMO XII.

ESPAÑA ARABE.

LIBRO I.

Historia Civil de la España Arabe.

#### CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

EN MADRID: En la Imprenta de Sancha.

Año de m. dcc. xciii.

Se hallará en su Librería en la Aduana vieja.

The state of the s

DP 48 .M49

v. 12

Mr Charles

The state of the state of the state of

A STREET CONTROL OF THE PARTY O

# PREFACION.

ka estembri ng congen La Historia de la España Arabe, que empieza desde el revnado de Vitiza, en cuyo tiempo formaron los Arabes el proyecto de conquistar nuestra Peninsula, pudiera continuarse baxo el mismo título hasta la edad de oro de los esclarecidos Reyes Católicos, por cuyo valor y piedad, despues del largo dominio de setecientos y ochenta años y medio, quedó enteramente aniquilado el Señorio de los Infieles. Pero sin embargo he resuelto no pasar con ella mas adelante del reynado de Alonso Sexto, porque desde entonces nuestra nacion, y con ella todas las demas de Europa, mudaron de semblante. El Trono de nuestros Monarcas restablecido en Toledo, la nueva irrupcion de Mahometanos llamados Almoravides, la introduccion del Oficio Romano en lugar del Gótico, la novedad de un Primado para todas las Iglesias de España, la confederacion de los Christianos para la guerra de Jerusalen, la institucion de Ordenes Militares en nuestra nacion y fuera de ella, la reunion de algunos Reynos y separacion de otros, la cultura de nuestros Arabes esparcida por toda Europa, un nuevo sistema eclesiástico bien recibido en las Cortes: estos acontecimientos grandes, que nos dePAREACION

xaron muy señalada memoria de los últimos años del siglo once, y primeros del doce, piden por naturaleza un nuevo érden de, historia que es la que prostetí desde los principios de mi Obra, con el título de España Restauradora. La presente no comprenderá sino quatro siglos, desde el año de setecientos hasta el de mil y ciento; y segun el método que hasta ahora he seguido la dividiré en dos partes, tratando en la primera de lo Civil, y de lo que pide la série cronológica de los Reyes; y en la segunda del Gobierno, Religion, y Gultura.

the tring of the military of the following of the followi

and the second s

A property of the property of the

IN-

# INDICE DE LOS ARTICULOS Y MATERIAS

de este Tomo.

| information and a reconstruction of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Libro I. Historia Civil de la España                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Arabeggas Amot I'Z Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ıg. I |
| Núm. I. Origen y nombres de los Ara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| bes, y de sus Reyes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bid.  |
| II. Sus primeros viages à Es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| paña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     |
| III. Fabula de la disolucion de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| difference constitution of the constitution of | 3     |
| IV. Fabula del Palacio encan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| tado, y de los amores de Don                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     |
| Rodrigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     |
| V. Verdaderos motivos de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| irrupcion de los Arabes en<br>España.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     |
| Espana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     |
| VI. Tareco desembarca en Gi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| braltar á 30 de Abril de 711.<br>VII.Vence en batalla á Don Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    |
| drigo en viernes dia 31 de Ju-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| lio del mismo año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| VIII. Theudimero capitala con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13    |
| los Arabes en Orihuela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17    |
| IX. Tareco entra en Toledo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19    |
| X. Se apodera de otras Ciuda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •7    |
| des . v de una musa muy pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| des, y de una mesa muy pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20    |
| XI. Su Comundante de Caballe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ría entra en Córdoba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21    |
| XII. Muza desembarca en Espa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| fia á mhad de Junio de 712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22    |
| Ç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| <i>YIII</i>  | INDICE                                                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Nům.         | XIII. Se apodera de Sevilla.<br>XIV. Toma la Ciudad de Mé- | 23             |
|              | XIV. Toma la Ciudad de Mé-                                 |                |
| 27 12.       | rida.                                                      | 24             |
| •            | XV. Toma: otras Ciudades: en-                              |                |
|              | tra en Toledo: quita el man-                               |                |
|              | do à Tareco: aflige à tos Chris-                           |                |
|              | tianos.                                                    | 25             |
| . 4          | XVI. Toma Zaragoza, dilata sus                             | <del>2</del> 5 |
|              | : ! : conquistas-con crueldad y barn                       | 00.75          |
| • •          | barie.                                                     |                |
|              | XVII. Muza y Tareco llamados                               |                |
| ı            | à Damasco por su Califa.                                   | 27             |
|              | XVIII. Tratado del Rey Theu-                               | -/             |
|              | dimero con Abdelatiz, y con                                |                |
| Ç            | el Califa.                                                 | 00             |
| ,            | XIX. Casamiento y muerte de                                | 29             |
| , '          | Abdelaziz.                                                 | 40             |
| h.'<br>***   | XX. Hayub, y Alahor succeso-                               | 30             |
| •            | res de Abdelaziz.                                          | 0 T            |
| i<br>B       | XXI. Alahor pone la Corte en                               | 31             |
|              | Cordoba: gobierna con equi-                                |                |
|              | or togath the special content of the                       |                |
| ) <b>1</b> . | XXII, Alsama Virey VI. arre-                               | 32             |
|              | ala los tributos y remorte los                             |                |
|              | gla los tributos y reparte las tierras a constante las     |                |
| Ç F          |                                                            | 33             |
| :::          | XXIII. Se apodera de Naibona                               | .:.            |
| •            |                                                            | oid.           |
|              | XXIV: Pone serco à Tolosa, y                               |                |
| • •          | i, i muere, en batalla en el mis-                          |                |
|              | mo años.<br>XXV. Ambasa Virege VII. au-                    | <b>34</b>      |
| 2.0          | AAV. Ambasa virege(w.i. au-                                |                |
|              | 11. Imenta pribusous liace guerra á                        |                |
| 1 :          | Franceses: annere en Francia.                              | 36             |
| ;            | XXVI. Jahin Vitey VIII. Justi-                             |                |
| ·            | ciero. Le suceden Hadifa, y                                |                |
| 1.0          | Oth-                                                       |                |

| D    | e los Articulos Y Materias.                          | IX   |
|------|------------------------------------------------------|------|
|      | Othman.                                              | 37   |
| Núm. | XXVII. Alhaitam Virey XI. de-                        |      |
|      | puesto y castigado por sus                           |      |
|      | crueldades.                                          | 38   |
| -    | XXVIII. Abdelrahman Virey                            |      |
|      | XII. Vence al Moro Muniz                             |      |
| •    | que se habia coligado con los                        |      |
|      | Franceses contra España. i                           | bid. |
|      | XXIX. Entra en Francia: con-                         |      |
|      | sigue muchas Victorias: mue-                         |      |
|      | re en batalla.                                       | 40   |
|      | XXX. Abdelmalec Virey XIII.                          |      |
|      | destruyó la España sin guerras.                      | 42   |
|      | XXXI. Tomó las armas contra                          |      |
|      | Francia: fue depuesto y casti-                       |      |
|      | gado.                                                | bid. |
|      | XXXII. Acba Virey XIV. go-                           |      |
|      | bernó con severidad.                                 | 43   |
|      | XXXIII. Emprendió la guerra                          |      |
|      | de Francia: castigó á los re-                        |      |
|      |                                                      | bid. |
|      | XXXIV. Abdelmalec Virey XV                           |      |
|      | aborrecido de muchos.                                | 44   |
|      | XXXV. Balegio Virey XVI.                             |      |
|      | mueve guerra al antecesor,                           |      |
|      | y lo vence.                                          | 45   |
| •    | XXXVI. Muerte y elogio del Rey Theudimero. Athanail- |      |
| •    | do Rey II. Thalabat Virey                            |      |
|      | XVII.                                                | 46   |
|      | XXXVII. Abulchatar Virey                             | 40   |
|      | XVIII. persigue al Rey Atha-                         |      |
|      | naildo, defendido por los Ba-                        |      |
|      | legianos.                                            | 47   |
|      | XXXVIII. Muere à manos de                            | 7/   |
| TOM  | WIT ## CHO                                           |      |

| <b>x</b> . | INDICE                                                    |            |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|            | sus subditos, que vuelven 2                               |            |
|            | dar el gobierno à Thalabat Vi-                            |            |
|            | Tar YIY                                                   | . Q        |
| BT.6       | rey XIX.                                                  | 48         |
| Núm.       | XXXIX. Joseph Virey ultimo                                |            |
|            | gobierna con equidad. Cares-                              |            |
|            | tia en España en 750.                                     | 49         |
|            | XL. Levantamiento del Almi-                               |            |
| •          | rante Amer contra Joseph.                                 | 50         |
|            | XLI. Abdelrahman pasa de Afri-                            |            |
|            | ca a España para conquis-                                 |            |
|            |                                                           | bid.       |
|            | XLII. Fin del reynado de Atha-                            |            |
|            | naildo, y principio del de Pe-                            |            |
|            | layo.                                                     | 51         |
|            | XLIII. Abdelrahman vence á                                |            |
|            | Joseph. Su General Adelma-                                |            |
|            | lec vuelve à vencerlo, y lo                               |            |
| •          | mata.                                                     | 53         |
|            | XLIV. Abdelrahman es pro-                                 |            |
| ,          | clamado Virey: vence al hijo                              |            |
| <b>:</b>   | de Joseph.                                                | 34         |
|            | XLV. El Rey Pelayo gana una                               | JŦ         |
|            | batalla a los Moros.                                      | 55         |
|            | XLVI. Vence & Monuza Gober-                               | 3)         |
|            | nador de Leon.                                            | 67         |
| •          | XLVII. Muerte del Rey Pela-                               | 57         |
|            | yo. Reynado y muerte de Fa-                               |            |
| •          | fila.                                                     |            |
|            | 777 T7777 A 4                                             | 5 <b>9</b> |
|            |                                                           |            |
|            | Reyno desde Asturias hasta<br>mas abazo del Duero, y des- |            |
|            | de Assess bests Revers                                    | 6-         |
|            | de Aragon hasta Bayona.                                   | 60         |
| •          | XLIX. Renueva Ciudades é Igle-                            | 6-         |
|            | sias, y muere santamente.                                 | 61         |
|            | L. Fruela I. vence a los Moros                            |            |

en

| DI  | E LOS ARTICULOS Y MATERIAS.              | XI         |
|-----|------------------------------------------|------------|
|     | en Galicia.                              | 63         |
| Núm | LI. No disgustó 1 los Eclesiásti-        |            |
| •   | cos con prohibirles el Matri-            | ,          |
| . ' | monio.                                   | 64         |
| ;   | LII. Mata a su hermano. Sujeta           |            |
|     | á los Gallegos y Navarros. Se            |            |
|     | casa. Lo matan.                          | 65         |
| •   | LIII. Reynado y muerte del Rey           | 66         |
| •   | Audelio.                                 | 00         |
|     | Liv. Francia no tuvo derechos            |            |
| ,   | sobre España en tiempo de Carlos Martel. | 6,8        |
|     | LV. Ni en tiempo de Pipino               | · U/O      |
|     | Breve.                                   | <b>7</b> 0 |
| _   | LVI. Carlo Magno antes de ser            | 70         |
| ,   | Rey no estuvo en España, ni              |            |
|     | se casó con la Mora Galiana.             | 71         |
|     | LVII. El Rey Carlo Magno fue             | 1-         |
| •   | convidado 4 pasar los Piri-              |            |
|     | neos por un Moro rebelde 4               |            |
| •   | su Principe.                             | 72         |
|     | LVIII. Coligado con el rebelde           | , –        |
|     | contra Españoles y Christia-             |            |
|     | nos, entra en Navarra y des-             |            |
| , , | truye à Pampiona.                        | 73         |
|     | LIX. Toma Žaragoza y otras               |            |
|     | Ciudades, y las entrega al go-           |            |
| •   | bierno de los Moros rebeldes.            | 75         |
|     | LX. Vuelve Carlos & Francia, y           |            |
| •   | los Navarros lo castigan con             |            |
| •   | la batalla de Roncesvalles.              | 76         |
| •   | LXI. Tiempo, lugar y circuns-            |            |
|     | tancias de dicha batalla.                | 79         |
|     | LXII. No asistió á ella Bernar-          |            |
| •   | do del Carpio, sugeto fabu-              |            |
| ,   | . *** 10-                                |            |

| XII  | Indica                                                   | •     |
|------|----------------------------------------------------------|-------|
| NT / | loso.                                                    | 81    |
| Núm. | LXIII. El Rey Silon tuvo paz                             |       |
|      | con Moros. Sujetó á los Ga-                              |       |
|      | llegos. Su Corte y Entierro en                           | 0.    |
| •    | Pravia.                                                  | 83    |
|      | LXIV. Conquista fabulosa de                              |       |
|      | Gerona, atribuida 4 Carlo                                | Q,    |
|      | Magno.                                                   | 85    |
|      | LXV. Reynado de Mauregato.<br>Fabula del tributo de Don- |       |
|      | cellas.                                                  | Q_    |
|      |                                                          | 87    |
|      | LXVI. Fin del reynado de Ab-                             |       |
|      | delrahman. Su gobierno, fă-<br>bricas y hazañas.         | 88    |
|      | LXVII. Hescham Rey de Cór-                               | 00    |
|      | doba vence á sus hermanos                                |       |
|      | pretendientes del Trono.                                 |       |
|      | LXVIII. Reynado de Bermu-                                | 90    |
| :    | do I. que renunció la Corona.                            | ^-    |
| ,    | LXIX. Alonso II. pone la Cor-                            | 91    |
|      | te en Oviedo.                                            | 0.0   |
|      | LXX. Renueva la Ciudad con                               | 93    |
|      |                                                          | ibid. |
| •    | LXXI. Fin del reynado de Hes-                            | ivid. |
|      | cham Rey II. de Córdoba.                                 |       |
|      | LXXII. Reynado de Alhakem,                               | 94    |
|      | Rey III. de Córdoba.                                     | 01    |
|      | LXXIII. Reynado de Abdelrah-                             | 95    |
|      | man II. Rey IV. de Córdoba.                              | 07    |
|      | CXXIV. Alonso II. derrota 2                              | 97    |
|      | los Moros en Asturias.                                   | 00    |
|      | LXXV. Toma & Lisboa: hace                                | 99    |
|      |                                                          | ibid. |
|      | LXXVI. Entradas de Moros en                              |       |
|      | Castilla y Vizcaya.                                      | 100   |
|      | Ro-                                                      | 200   |
|      | . 1/0-                                                   |       |

| DĒ I    | los Articulos 7 Materias. 🗀 🛪                | III   |
|---------|----------------------------------------------|-------|
| Núm.    | LXXVII. Rota de dos exérci-                  |       |
|         | tos Moros en Galicia.                        | 101   |
|         | LXXVIII. Un Moro rebelde à                   |       |
|         | entrambos Reyes, Mahometa-                   |       |
| ,       | no, y Christiano, es vencido                 |       |
|         | por Alonso.                                  | 102   |
|         | LXXIX. Expediciones maríti-                  |       |
|         | mas de los Moros. Batalla na-                |       |
|         | val de un Conde de Ampu-                     |       |
|         | rias.                                        | ibid. |
|         | LXXX. Los Mahometanos reco-                  |       |
|         | bran a Gerona, y se vengan                   |       |
| •       | de los Franceses en la Galia                 |       |
| ٠.      | Narbonansa.                                  | 104   |
| ••      | LXXXI. Consequencias de la                   |       |
|         | jornada de Narbona                           | 105   |
|         | LXXXII. Franceses ilamados                   |       |
| •       | otra vez & España por varios                 |       |
|         | Moros rebeldes.                              | 106   |
|         | LXXXIII., Ludovico Pio en vir-               |       |
| :       | tud de las ofertas de los rebel-             |       |
| • ,     | , des intenta la conquista de                |       |
|         | Cataluña. Se apodera de luga-                |       |
| . '     | res despoblados.                             | 107   |
| 11      | LXXXIV. Prende con engaño                    |       |
| · · · . | al Gobernador de Barcelona.                  |       |
|         | Sitia la Ciudad, y la noma a                 |       |
| •       | los dos años.<br>LXXXV. Dos veces pone sitio | 108   |
|         | LAXAV. Dos veces pone sitio                  |       |
| ·       | en valde à Tortosa. La terce-                |       |
|         | Ta vez se apodera de, ella.                  | 110   |
| • •     | LXXXVI. Intenta en vano la                   |       |
|         | toma de Huesca                               | 113   |
|         | LXXXVII. Los Moros reco-                     | :1.:3 |
|         | bran Tortosa.                                | ibid. |
| ٠.      | Los                                          |       |

| XVI  | INDICET                                               |                         |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|      | Barcelona. Sus guerras con                            |                         |
|      | Guillelmo, hijo del Conde                             |                         |
|      | Bernardo.                                             | 141                     |
| Núm. | CXIII. Reynado de Ordoño I.                           | - 4                     |
|      | Su muger é hijos.                                     | 143                     |
|      | CXIV. Condes de Barcelona,                            | - 43                    |
|      | Aledran y Guifredo I.                                 | 144                     |
|      | CXV. Adelrahman al fin de su                          | -77                     |
|      | reynado se apodera de Bar-                            |                         |
|      | celona.                                               | 145                     |
| ,    | CXVI. Mohamad I. Rey V. de                            | -7)                     |
|      | Córdoba. Su reynado y vic-                            |                         |
|      |                                                       | ibid.                   |
|      | CXVII. Ordoño I. vence á los                          |                         |
|      | Moros, sujeta a los Vascones,                         |                         |
| ,    | toma varias Ciudades de Ma-                           |                         |
|      | hometanos.                                            | 147                     |
|      | CXVIII. Muza rebelde mueve                            | -41                     |
| •    | guerra al Rey de Córdoba, y                           |                         |
|      | le toma muchos Estados.                               | 149                     |
|      | CXIX. Se declara enemigo de                           | -77                     |
|      | Franceses y Españoles, Los                            |                         |
|      | Franceses y Españoles. Los primeros lo temen, los se- |                         |
|      | gundos lo vencen.                                     | 151                     |
|      | CXX. Armadas de Moros y                               | -)-                     |
|      | Normandos, vencidas por Or-                           |                         |
|      | doño.                                                 | 152                     |
| ·    | CXXI. Alonso III. sube al Tro-                        | -3-                     |
|      | no, lo pierde y lo recobra.                           | 153                     |
|      | CXXII. Sujeta varias veces 4                          | - 33                    |
|      | · los rebeldes.                                       | 154                     |
|      | CXXIII. Se caşa con una Fran-                         | <b>-</b> ) <del>-</del> |
|      | cesa, y cede la Navarra en                            |                         |
|      | feudo á un Frances Conde                              |                         |
|      | de Bigorra.                                           | 156                     |
|      | Gar-                                                  | - , -                   |
|      | <b>—</b> —                                            |                         |

|                   | DE 1            | LOS AI          | RTICULOS Y MATERIAS. X             | YIL        |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------|
| :Ni               | im.             | $\mathbf{CXX}$  | IV. Gascía I. Rey I. de            | ;          |
| •                 | 1 %             | BON             | warral in the A. A. A.             | 1 48       |
|                   | 61.31           | CXX             | Ivarra.<br>V. Sancho I. Abarca Rey | •          |
| : ·               |                 | . 11.           | de Navarra. Sus glorias mi-        |            |
| •                 | •               | lita            | ires.                              | 159        |
|                   | , ,             | CXX             | VI. Guifredo I. Conde VI.          | -          |
|                   |                 | unado           | Barcelona                          | 160        |
| 1 73              |                 | CXX             | VII. Salomon Conde VII.            |            |
| •                 | 77.5            | Lide            | la misma.                          | 161        |
|                   |                 | CXX             | VIII. Guifredo II. Conde           |            |
|                   | -511            | IVI             | II. recobra Barcelona.             | ibid.      |
| 771               |                 | CXX             | IX. Almonder Rev VI.               |            |
| ·                 | رائ             | ક <b>ં de</b>   | Córdoba.<br>X. Abdalla Rey VII. de | 162        |
|                   | '               | CXX             | X. Abdalla Rey VII. de             |            |
|                   |                 | Có              | ordoba.                            | 163        |
|                   |                 |                 | XI. Alonso III. empren-            |            |
|                   |                 |                 | la guerra contra los Mo-           |            |
|                   | 4.571           | 10: <b>50\$</b> | , aunque coligados con             |            |
| ٠, ٢              |                 |                 | incia. Edición de reseco           | 166        |
|                   |                 |                 | XII. Les derrota dos exér-         |            |
|                   |                 |                 | os en Leon; y en el Bier-          | _          |
|                   | ( L '           | Z0.             |                                    | 167        |
|                   | じって             | iCXX;           | XIII. Conquista muchas             |            |
| $C_{i}$           |                 |                 | gilades en Castilla, Leon,         | <b>6</b> 0 |
|                   |                 | Pol             | rtugal, y Extremadura.             | 168        |
|                   |                 |                 | XIV. Hace prisionero al            |            |
| د . د .           |                 |                 | met personage de la Cor-           |            |
|                   | -1 5            |                 | Mahometana, y lo trata con         | -6-        |
| $\phi^{\alpha}$ I |                 |                 | ble generosidad.                   | 169        |
|                   | -11 ***         | CALA            | XVI Gana una gran bata-            |            |
|                   | •(,,            |                 | 4 los Moros, y les conce-          |            |
| -                 | <b>.</b>        |                 | treguas.<br>XVI. Una Armada de Mo- | 170        |
| : 4:              | cn.             |                 | à pereceien la mar. Don            |            |
| : " :             |                 |                 | onso llega victorioso hasta        |            |
|                   |                 |                 | *** Sier-                          |            |
| 10                | . ب <b>ند</b> ر | X.1.1.          | 7 TT SICI-                         |            |

| XVIII | INDICE . I' I . T.                                       |       |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
|       | Sierra morena.                                           | 171   |
| Núm.  | CXXXVII. El Rey de Córdoba                               | •     |
| ٠,    | emprende la guerra contra dos                            |       |
|       | hijos de Muza el renegado.                               | 172   |
|       | CXXXVIII. Se coliga con Abab-                            | •     |
|       | della sobrino de los mismos.                             |       |
|       | que estaba en la Corte de                                |       |
| •     | que estaba en la Corte de Oviedo.                        | 173   |
| 1     | CXXXIX. Las tropas del Rey                               |       |
|       | de Córdoba ceden al valor                                |       |
| •     | de los Castellanos y Leone-                              |       |
|       | ses.                                                     | 175   |
| _     | CXL. Guerra de los hijos de                              |       |
| •     | Muza con su sobrino Abab-                                |       |
|       | della.                                                   | 176   |
| •     | CXLI. Los Reyes de Oviedo y                              | •     |
|       | Córdoba, el uno separada-                                |       |
| •     | mente del jotro, se declaran                             |       |
| ٠. :  | contra Ababdella.                                        | 177   |
|       | CXLII. El exército de Córdo-                             |       |
| •     | ba corre por Castilla y Leon.                            | 178   |
|       | CXLIII. El Rey de Córdoba,                               |       |
|       | y Abdalla piden la paz a Don                             |       |
| ٠, ٠  | Alonso y la consiguen.                                   | 179   |
|       | CXLIV. Alonso en tiémpo de paz aumenta el culto de Dios, |       |
| ٠.    | y la felicidad de los pueblos.                           | ihid  |
| *1    | CXLV. Gana una famosa bata-                              | ibid. |
| S1 1  | lla en Zamora.                                           | 180   |
| ٠.,   | CXLVI. Perseguido de su mu-                              | 100   |
|       | ger é hijos, renuncia el Tro-                            |       |
|       | no al primogenito.                                       | 182   |
| •     | CXLVII. Sale à pelear con los                            |       |
| ,.    | CXLVII. Sale à pelear con los Moros. Muere en Zamora.    | 183   |
| :     | CXLVIII. Reynado y muerte                                | 3     |
|       | de                                                       |       |
|       |                                                          |       |

|                                         | DE           |               | TICULO            |           |          |      |      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|----------|------|------|
| 7.3                                     |              |               | García , i        |           | or del   | Rey  | -    |
| •                                       | • : .        | nq            | de Leo            | Д.,; `    |          | ىدە  | BI.  |
| Nú                                      | m.           | CXLI          | X. Mire           | on Cor    | ide IX   | . de | ;    |
| •                                       |              |               | celona.           |           |          | •    | 180  |
|                                         | 7 -          | CL.           | Abdelra           | hman      | IIL      | Rey  |      |
|                                         | •            |               | II. de C          |           |          | •    | ibid |
|                                         | -            | CL:1.         | Ordono            | ) II. S   | di cos   |      |      |
|                                         | ,            | cios          | a. Sus m          | ugeres    | é hijos  | •    | 189  |
|                                         |              | CLII.         | Guerra            | s que     | hizo á   | los  |      |
|                                         |              | .c⇒ <b>Mo</b> | ros antes         | s de ser  | Rey.     |      | 190  |
| ٠                                       |              | CLIII         | . Siendo          | ya R      | ey, co   | rrió |      |
| •                                       |              | ven           | cedor p           | or Ex     | tremad   | ura. |      |
| ٠.                                      |              | Lev           | rantó la C        | Catedra?  | l de Le  | on.  | 192  |
|                                         | • •          | <b>CLIV</b>   | . Destru          | ıyó á     | Talav    | era, |      |
|                                         |              | уд            | anó allí          | mismo     | una      | ba-  |      |
|                                         | v , :        | talla         | 1 5.              | , .       |          |      | 194  |
|                                         |              |               | Gana d            | otra ba   | talla n  | auy  | •    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *            |               | iosa en           |           |          |      |      |
|                                         | ٠.           | _ iGor        | maz.              |           |          |      | 195  |
| . •                                     |              |               | . Comba           |           |          |      |      |
| •                                       | : ::         | : otro        | dia bni           | ero., s   | in ven   | cer- |      |
| 215                                     | .11          | ordes i       | ai ser-vo         | encido.   |          |      | 197  |
| •                                       | IG           | CLV           | I. Spcor          | re al R   | ley de l | Na-  |      |
|                                         | '            |               | a contra          |           |          | rde  | _    |
| J                                       |              | la ba         | talla de          | Junque    | era.     | _    | 198  |
|                                         | 194          | <b>GLVI</b>   | II. Corr          | e por A   | Andalu   | cia, |      |
|                                         | -è;          | eshaci.       | endo mi           | icho es   | trago.   |      | 199  |
| 218                                     |              | CLIX.         | . Conde           | na à m    | uerte à  |      |      |
|                                         | -1           | (Con          | पुरुषः पुरु       | (Castill  | a desc   |      |      |
|                                         |              |               | tes al S          |           |          |      | 200  |
|                                         | <i>i</i> :.  | CLX.          | Sujeta            | dos pu    | eblos o  | _    |      |
| C12                                     |              | estal         | oan por           | 108 CC    | indes.   |      | 201  |
|                                         | £0].         | CTX1          | Muerte            | A dutie   | irro de  |      |      |
|                                         | w.           | CT            | o II.             | . j. li 🕡 |          |      | 202  |
|                                         | <b>ن</b> ِ ر | ψĻķl,         | I. Reyn;<br>*** 2 | ido A i   | mnerte   | de   |      |
|                                         | $C_{i}^{*}$  |               | *** 2             | ;         | F        | ue-  |      |

| XX.   | The Lindica making             |       |
|-------|--------------------------------|-------|
| ٠,    | Fruela II.                     | 203   |
| Núm.  | CLXIII. García II. Rey III. de | •     |
| •     | Navarra.                       | 204   |
|       | CLXIV. Reynado de Alonso       |       |
|       | L IV. Su renuncia, prision y   |       |
|       | muerte.                        | 205   |
|       | CLXV. Reynado de Ramirò II.    | 208   |
| •     | CLXVI, Suniario Conde X. de    |       |
|       |                                | bid.  |
|       | CLXVII. Ramiro II. va contra   |       |
| Č     | Moros, y bate a Madrid.        | 209   |
|       | CLXVIII. Vence una batalla     |       |
| r     | en Osma.                       | 210   |
|       | CLXIX. Hace tributario al Vi-  | -     |
| ,     | rey de Zaragoza.               | 211   |
| , •   | CLXX. El Virey se le rebela, v |       |
| •     | junta sus fuerzas con las del  |       |
| - 3   | Rey de Córdoba.                | ibid. |
|       | CLXXI. Batalla de Leon, per-   |       |
|       | dída por los Christianos.      | 213   |
| •     | CLXXII. Batalla de Simancas    |       |
|       | gloriosisima para Ramiro II.   | 214   |
| • •   | CLXXIII. Fabulas que se han    |       |
|       | inventado acerca de dicha ba-  | _     |
| •     | talla.                         | 216   |
|       | CLXXIV. El voto que hizo por   |       |
| ` i   | ella Fernan Gonzalez, es apó-  |       |
| i     | crifo.                         | 218   |
| ····· | GLXXV. Epoca de dicha bata-    |       |
|       | lla el cinco de Agosto dia de  |       |
| •     | lunes, de novecientos treinta  |       |
|       | y nueve.                       | 219   |
|       | CLXXVI. Ramiro II. fortifica   |       |
| · - · | las fronteras, pero sin nuevo  |       |
|       | encuentro de Moros, aunque     |       |
| ••    | lo                             |       |

| DI     | e los Articulos y Materias. 🦼                    | XI    |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| • .    | lo afirman nuestras historias                    |       |
|        | modernas.                                        | 221   |
| Núm.   | CLXXVII. Prende à Fernan                         |       |
|        | Gonzalez: lo perdona, y se                       |       |
| •      | emparenta con él.                                | 223   |
|        | emparenta con él.<br>CLXXVIII. Vence à los Moros | •     |
|        | en Talavera.                                     | 224   |
| ,      | CLXXIX. Muerte de Ramiro                         | - 1   |
|        |                                                  | ibid. |
|        | CLXXX. Los Hungaros salen                        |       |
|        | de Italia para invadir à Espa-                   |       |
|        | ña: no liegan á efectuarlo.                      | 226   |
| · ·    | CLXXXI. Ordofio III. se de-                      |       |
|        | fiende de su hermano, á quien                    |       |
| ;      | ayudaron Navarra y Castilla.                     | 227   |
|        | GLXXXII. Sujeta a los Galle-                     | •     |
| ٠ _    | gos, y Fernan Gonzalez se                        | ;     |
| ſ      | humilla.                                         | 228   |
|        | CLXXXIII. Sus empresas y vic-                    |       |
|        | torias en tierra de Moros.                       | 229   |
|        | CLXXXIV. Su muerte. Sus mu                       | . •   |
| . 12 , | geres, é hijos.                                  | ibid. |
| · .    | CLXXXV. Seniofredo Condo                         | •     |
| ٠      | XI. de Barcelona.                                | 231   |
|        | CLXXXVI. Sancho I. echado                        | )     |
| •      | o sidel Trono, se retira a Na-                   | •     |
| ` ^    | varra, y despues á Córdoba.                      | 232   |
| •      | LOCLXXXVII. Recobra el Rey                       | •     |
| 1.     | no con ayuda de los Moros.                       | 233   |
| : .    | CLXXXVIII. Sujeta à Galicia                      | ,     |
| • •    | y muere de veneno.                               | 234   |
| ٠.     | CLXXXIX. Su reynado. Su                          | •     |
|        | muger, é hijo. Reynado de Ordoño el intruso.     | e     |
|        | Ordono el intruso.                               | 230   |
| -      | GXC. Al-Hakem II. Rey IX                         | ••    |
| • .    | a d                                              | C     |

| XXII  | Indic's                                                    |      |
|-------|------------------------------------------------------------|------|
|       | 'de Córdoba.                                               | 237  |
| Núm.  | CXCI. Entrega el cuerpo de San                             |      |
|       | Pelayo Martyr à los Christia-                              |      |
|       | nos de Leon, y firma un tra-                               |      |
| •     | tado de paz.                                               | 238  |
| •     | CXCII. Ramiro III. empieza a                               |      |
| ļ. '  | reynar baxo la direccion de su                             |      |
|       | tia Monja.                                                 | 239  |
|       | CXCIII. Borello Conde XII.                                 |      |
|       | de Barcelona. Pierde y reco-                               |      |
|       | bra la Ciudad.                                             | 240  |
|       | CXCIV. Hescham II. Rey X.                                  |      |
| •     | de Córdoba:                                                | 242  |
|       | CXCV. Almansor Regente de                                  |      |
| •     | .Córdoba:                                                  | 243  |
|       | CXCVI. Sancho II. el mayor                                 |      |
| -     | Rey IV. de Navarra.                                        | 245  |
| · - : | CXCVII. Muerte de Fernan                                   |      |
|       | Gonzalez, Conde de Cas-                                    |      |
|       | tilla.                                                     | 249  |
|       | CXCVIII. Sus padres y abue-                                |      |
|       | los.                                                       | 25 I |
|       | CXCIX. Sus aventuras y haza-                               |      |
|       | has, segun se cuentan.                                     | 253  |
| •     | CC. Su pretendida Soberanía.<br>Traza con que dicen la ob- |      |
|       | tuvo.                                                      | 260  |
| · .   | CCI. Irrupcion de Normandos                                | 200  |
| •     | en Galicia, vencidos por el                                |      |
|       | Conde Gonzalo Sanchez.                                     | 261  |
| •     | CCII. Inquietudes de los pue-                              | 201  |
|       | blos contra el Rey Don Ra-                                 |      |
| ••    | miro. Proclamacion del Rey                                 |      |
|       |                                                            | 263  |
|       | CCIU. Guerra entre los dos                                 | 5    |
|       | Re-                                                        |      |

| DE            | LOS ARTICULOS Y MATERIAS. XX                    | -     |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|
| <b>47</b> / · |                                                 | 264   |
| Núm.          | A -                                             | •     |
|               | de una batalla cerca de Leon,                   |       |
|               |                                                 | bid.  |
|               | CČV. Entra en Zamora; y la                      |       |
|               | destruye.                                       | 266   |
| ; '           | CCVI. Muerte de Ramiro                          |       |
| . ,           | : III. Su casamiento y rey-                     |       |
| -             | nado. i                                         | bid.  |
|               | CCVII. Varios Christianos se                    |       |
|               | levantan contra Bermudo, y                      |       |
| •             | dan ayuda a los Moros.                          | 267   |
| <i>:</i> .    | CCVIII. Almansor hace mu-                       | •     |
|               | chas conquistas en tierra de                    | •     |
|               | Christianos.                                    | 269   |
| • .           | CCIX. Destruye las Ciudades                     |       |
|               | de Leon, Astorga y otras en                     |       |
|               |                                                 | 270   |
|               | el año de 997.<br>CCX. En el mismo año hace es- | 7     |
|               | tragos en Galicia y pierde su                   |       |
| -             | exército en la vuelta.                          | 273   |
| •             | CCXI. Bermudo II. fue Princi-                   | ,-13  |
|               | pe desgraciado, pero bueno.                     | 274   |
|               | CCXII. No encarceló à Gudes-                    | -/4   |
| • ,           | teo Obispo de Oviedo.                           | 275   |
|               | CCXIII. No condenó à Ataul-                     | -75   |
| , ,           |                                                 | ibid. |
| <b>.</b>      | CCXIV. Mugeres é hijos de                       |       |
|               | Bermudo-II.                                     | 278   |
|               | CCXV. Su muerte, y entierro.                    | 279   |
|               | CCXVL Garcia Fernandez Con-                     | -/9   |
|               | de de Castilla. Su hijo Don                     |       |
|               | Sancho se le rebela, y le suce-                 |       |
|               | de en el condado.                               | 280   |
|               | GCXVII. Novela de los Infan-                    | 200   |
|               | tes                                             |       |
|               | res                                             |       |

| XXIV. |                               |      |
|-------|-------------------------------|------|
|       | tes de Lara.                  | 282  |
| Núm.  | CCXVIII. Raymundo Conde       |      |
| ,     | XIII. de Barcelona. Otros     |      |
|       | Condes de Cataluña.           | 284  |
| •     | CCXIX. Reynado de Alonso      | •    |
|       | V. Su muger é hijos.          | 286  |
|       | CCXX. Batalla gloriosa de     |      |
|       | Christianos contra Alman-     |      |
|       | sor en el año de mil y        |      |
|       | dos.                          | 287  |
| ٠.,   | CCXXI. Abdelmalec Rey XI.     | •    |
| ·     | de Córdoba, vencido por los   |      |
|       | Christianos                   | 290  |
|       | CCXXII. Abdelrahman IV.       |      |
|       | Rey XII. de Córdoba.          | 29 I |
|       | CCXXIII. Mohamad II. Rey      | •    |
|       | XIII. de Córdoba.             | 292  |
|       | CCXXIV. Discordias civiles de |      |
|       | los Moros, en que tomaron     |      |
|       | partido los Christianos. Fin  |      |
| •     | del reynado de Mohamad.       | 293  |
|       | CCXXV. Hescham II. Rey        |      |
| •     | XIV. de Córdoba.              | 295  |
|       | CCXXVI. Guerras civiles de    | • •  |
|       | los Moros, fomentadas por     |      |
|       | los Christianos, Alonso V.    |      |
| - *   | toma partido por Abdalla, y   |      |
|       | le da su hermana.             | 296  |
| •     | CCXXVII. Los Condes de Ca-    |      |
|       | talufia roman partido por So- |      |
| •     | liman                         | 297  |
| ,     | CCXXVIII. Sancho Conde de     | -    |
| ٠.,.  | Castilla lo toma por el Rey   | _    |
|       | Hescham.                      | 298  |
|       | CCXXIX. Fin del reynado de    |      |

| D       | e los Articulos y Materias. AXX                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| :       | Hescham II. 300                                       |
| Núm.    | CCXXX. Soliman Rey XV. de                             |
| • .     | Córdoba. : A la la la la gor                          |
|         | CCXXXI. All Adnassero Rey                             |
| :       | XVI. de Cóedoba. 302                                  |
|         | CGXXXII. Al-Cassem Rey                                |
|         | XVII. de Córdoba. 303                                 |
|         | CCXXXIII. Abdelrahman V.                              |
| •       | Rey XVIII. de Córdoba. 305                            |
| . •     | CCXXXIV. Mohamad III.                                 |
|         | Rey XIX. de Córdoba. ibid.                            |
|         | CCXXXV. Jahia Rey XX. de                              |
|         | Córdoba. 306                                          |
| -       | CCXXXVI. Regulos de va-                               |
| • • • • | rias Ciudades Mahometanas. 307                        |
| _       | CCXXXVII. Excursiones de                              |
| :::     | Moros por Oataluña. 😥 309                             |
|         | CCXXXVIII. Berengario II.<br>Conde XIV. de Barcelona. |
| •       |                                                       |
|         | Otros Gondes de Cataluña. ibid.                       |
|         | CCXXXIX. Sancho Conde de                              |
| :       | Castilla. Muertes fabulosas                           |
|         | que se le atribuyen.                                  |
|         | CCXL. Diferencias y discor-                           |
| • .     | dias entre Castilla y Leon. 313                       |
| •       | CCXLI. García último Con-                             |
| •       | de de Castilla, muerto en                             |
| • •     | Leon por les Velis en el                              |
| •."     | and de mili veinte y seis.                            |
|         | CCXLII. Fin del negonido de                           |
| -01     | Alonso Viorque muere en                               |
| Sugar   | guerra de Moros. 316                                  |
|         | CCXLIII. Bermudo III.) mo-                            |
|         | lestado por las armas de Na-                          |
| .!      | varra, da su hermana á Don                            |
| 201/    | rry **** Fer-                                         |

| XXXI SOUNDINE TABLE TO THE STATE OF THE STAT |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fernando hijo de Sancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | el         |
| Mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317        |
| Núm. CCXLIV. Fin del reynado o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ie         |
| vol ∈ Don:Sancho el Mayor. Div                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i-         |
| sionade sus Estados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 319        |
| CCXLV. Guerra entre Garc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| de Navarra, y Ramiro o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Aragon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220        |
| CCXLVI. Guerra entre Fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>I-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| mudo de Castilla, y Be<br>mudo de Leon. Muerte d<br>segundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eļ         |
| segundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321        |
| CCXLVII. Virtudes y glori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | as         |
| del Rey Don Bermudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 323        |
| CCXLVIII. Hescham III. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | y          |
| XXI. del Córdoba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 324        |
| CCXLIX: Gehur Abul-Haza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m          |
| .II - Rey XXII. de Córdoba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.      |
| CCL. Regulos de varias Cit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1</b> - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 325        |
| b CCLI. Ramon Berenguer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.         |
| asolis Conde XV. de Barcelon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a.         |
| Su piedad, prudencia y v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2-         |
| -it is tolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 326        |
| 2no CCLIII Sus Etados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328        |
| - a DECLUIII: Sus mugeres & hijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s.         |
| no or Summuerte en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 329        |
| 🗀 CCLIV. Fernando I. Rey o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de         |
| 1.18 Castilla adquiere el Reyno o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lę         |
| Castilla adquiere el Reyno de Licon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 331        |
| 113 COLV. Procura gararse los co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o-         |
| die razones de los Leoneses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 332        |
| - TCILVI Bujeta dlos rebolde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$,        |
| v vence en batalla 4 Don Ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ır.        |
| cia III. de Navarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.      |
| ્રાન્સ ના જે જાજુ 📆 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in         |

|            | LOS ARTICULOS T MATERIAS. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Núm.       | . CCLVII, Fin del reynado d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E .           |
|            | dicho Don García. Su mu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|            | ger & hijos. (XX 1 ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 336           |
| <i>t</i> . | CČLVIII. Ramiro L Rey d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .0            |
| ٠.         | · Aragon, Su reynadd inuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|            | é hijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.         |
|            | CCLIX, Condes de Cerdana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339<br>ibid.  |
|            | CCLX. Condes de Besebú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.         |
| ,          | CCLXI. Condes de Ampuria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$            |
| •          | in y. Peralada i nord sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340           |
| i          | CCLXII. Condes del/ Rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|            | er like year en wood se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid,         |
| i -        | CCLXIII Gondes de Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 5. E       | llars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 341           |
| 115        | received the separation of the second of the |               |
| -1         | Formed Toma distant V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 342           |
| 7          | CCLXV. Condes de Borga, Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,<br>         |
| 1,         | in fiores de Galdora (7.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.         |
|            | TCCLXXII:Condes de Utgel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid,         |
|            | CCLMVII Mohamadbiv, Rey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŗ             |
| 378        | XXIII, de la Espeña Ara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 5 :        | COLVIIII Aby Amy Pay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343           |
| -;         | CCLXVIII. Abu Ameu Rey<br>XXIV. de la España Arabe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| •          | 1 sycRey II. de Sevilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|            | CCLXIX, Regulos ode Cor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344           |
| ya Liga    | CCLXXXII. Gueradobii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.         |
| 1 -        | CGLXX, Regulos de Mala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tord,         |
|            | ga. 240ghion de l'anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245           |
|            | CCLXXI, Regulos de Gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 345           |
| * 15 mg    | Co LXXXIII. Musibacui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 346           |
| -14<br>-   | CCLXXII. Ragules de Al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244           |
| 1.1        | CCLXXXIV. Tainam:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 347           |
| `          | CCLXXIII, Regulos de Va-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711           |
| ' •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.         |
| 7          | **** 2 Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del> •</del> |
| •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

| XXVIII                      | INDICE                                                                                                            |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Núm.                        | CCLXXIV. Regulos de De-                                                                                           |             |
|                             | nia, y de las Baleares.                                                                                           | 347         |
|                             | CCLXXV. Regulos de Zara-                                                                                          |             |
|                             | go <b>z</b> a.                                                                                                    | 348         |
| 15.,7                       | GČLXXVI. Regulos de Ba-                                                                                           | •           |
|                             | dajoz.                                                                                                            | 349         |
|                             | CCLXXVII. Regulos de Hues-                                                                                        |             |
| · ;                         |                                                                                                                   | bid.        |
| <i>?</i> .'                 | CCLXXVIII. Fernando Rey                                                                                           |             |
| . 2                         | de Leon se arma contra los                                                                                        |             |
| •                           | Moros en el año de mil cin-                                                                                       |             |
| .: : ::                     | cuenta y quatro, y comienza                                                                                       |             |
| -1.                         | las guerras en mil cincuenta                                                                                      |             |
| 241                         | v cinco.                                                                                                          | 350         |
| -01                         | OCTIXXIX Guesta numera en                                                                                         |             |
| 342                         | Portugal. Toma de Sea, Vi-                                                                                        |             |
| · :;                        | 🖂 seo , Lamego y Coimbra.                                                                                         | 35 T        |
| , i i                       | CCLXXX. Guerra segunda en                                                                                         | •           |
| .E.C.                       | Portugal. Toma de Sea, Vi-<br>sso, Lamego y Coimbra.<br>CCLXXX. Guerra segunda en<br>las Castillas. El Rey de To- |             |
| 7(1)                        | a medo, se usce tenditario de                                                                                     |             |
|                             | L. Leon. Call to And A.                                                                                           | 357         |
| z.3                         | CCLXXXI. Guerra tercera en                                                                                        |             |
| -                           | Andalucia. El Rey de Sevi-                                                                                        |             |
| • '                         | lla compra la paz, entregan-                                                                                      |             |
| 444                         | do el cuerpo de San Isi-                                                                                          |             |
|                             | O dorozoury 2 . A. ( ) D                                                                                          | 359         |
| .billi                      | CCLXXXII. Guerra quarta en                                                                                        |             |
| • • • •                     | Aragon y Valencia. El Rey                                                                                         |             |
| : . 3                       | Don Fernando vuelve a Leon                                                                                        | •           |
|                             | enfermo.                                                                                                          | 360         |
| _ <b>∂</b> . <sub>4-3</sub> | CCLXXXIII. Muerte y entier-                                                                                       |             |
| - ' (                       | sro de dicho Rey.                                                                                                 | 361         |
| - 1                         | CCLXXXIV. Virtudes del                                                                                            | . C .       |
|                             | mismo.                                                                                                            | 36 <b>3</b> |
| .ii<br>-9,                  | CCLXXXV. Su muger & hijos,                                                                                        |             |
| -5.                         | y s mark                                                                                                          |             |

| DI   | LOS ARTICULOS Y MATERIAS. XX        | XĮ.   |
|------|-------------------------------------|-------|
|      | y division de sus Estados.          | 365   |
| Núm. | CCLXXXVI. Guerreros insig-          |       |
|      | nes baxo el reynado de Don          |       |
|      | Fernando. Fabula del Cid.           | 566   |
|      | CCLXXXVII. Sancho, Alon-            | •     |
|      | so, y Garcia, tres Reyes            |       |
|      | herederos de Don Fernando.          | 369   |
|      | CCLXXXVIII. Don Sancho              | -     |
|      | mueve guerra à Don Alonso,          |       |
|      | y lo vence.                         | 370   |
|      | CCLXXXIX. Vuelve & hacer-           | •     |
|      | le guerra, y le quita el Rey-       |       |
|      |                                     | ibid. |
|      | CCXC. Sancho II. se apode-          |       |
|      | ra de Leon, y destierra à To-       |       |
|      | ledo á su hermano Alon-             |       |
|      | so VI.                              | 373   |
|      | CCXCI. Pretende apoderarse de       | _     |
| •    | Galicia y Portugal.                 | 376   |
|      | CCXCII. Mueve guerra a su           |       |
|      | hermana Doña Urraca. Muere          | _     |
| •    | en la accion.                       | 378   |
| :    | CCXCIII. Reynado y calidades        |       |
|      | de Sancho II.                       | 380   |
|      | CCXCIV. Alonso VI. huye de          | _     |
| •    | Toledo para Zamora.                 | 381   |
| •    | CCXCV. Recobra el Reyno de          |       |
|      | Leon, y consigue la obedien-        | _     |
| •    | cia de los Castellanos.             | 383   |
|      | CCXCVI. Se apodera del Rey-         |       |
| ٠.   | no de Galicia, v. del Rey           |       |
| Ç    | Don García, que muere en prisiones. | •     |
|      | prisiones.                          | 385   |
| ••   | CCXCVII. Sancho III. últi-          |       |
| •    | mo Rey de Mavarra. Su               |       |
| • t. | muer-                               |       |

| XXX  | INDICE                            |
|------|-----------------------------------|
|      | muerte. 387                       |
| Núm, | CCXCVIII. Sancho I. de Ara-       |
|      | gon, y IV. de Navarra. Su         |
|      | reynado y muerte. 380             |
|      | CCXCIX, Pedro I. Rey de           |
|      | Aragon y Navarra, Su rey-         |
|      | nado y muerte.                    |
|      | CCC. Condes de Bigarra va-        |
|      | sallos del Rey de Aragon. 393     |
| •    | CCCI. Ramon Berenguer II.         |
|      | Conde XVI, de Barcelona. 394      |
|      | CCCII, Ramon Berenguer III.       |
|      | Conde XVII. de Barcelona. 395     |
|      | CCCIII. Condes de Cerda-          |
|      | ña. 398                           |
|      | CCCIV, Condes de Urgel. 399       |
|      | CCCV. Mohamad V. Rey              |
|      | XXV. de la España Arabe,          |
|      | y III. de Sevilla. 400            |
|      | CCGVI. Regulos de Cór-            |
| -    | doba. 402                         |
|      | CCCVII. Regulos de Toledo         |
|      | y Valencia. 403                   |
|      | CCCVIII. Regulos de Alme-         |
|      | ria. 404                          |
| • .  | CCCIX, Regulos de Murcia, 405     |
| • •  | CCCX. Regulos de Lorca. 407       |
|      | CCCXI. Regulos de Granada. 408    |
|      | CCCXII. Regulos de Malaga. ibid.  |
| •    | CCCXIII, Regulos de Al-Salla, 408 |
| ٠    | CCCXIV. Regulos de Zara-          |
|      | goza. 409                         |
| `;   | CCCXV. Regulos de Badajoz,        |
| •    | y de Beja. ibid.                  |
|      | CCXVI. Alonso VI. sale 4          |
|      | ,                                 |

| DE   | LOS ARTICULOS Y MATERIAS. X   |     |
|------|-------------------------------|-----|
|      | campaña en defensa del Rey    | •   |
|      | de Toledo.                    | 411 |
| Núm. | CCCXVII. Hace conquistas en   | •   |
|      | Portugal y Extremadura.       | 4I2 |
|      | CCCXVIII. Emprende la guer-   | •   |
|      | ra contra el Rey de Toledo,   |     |
| ė    | y le toma muchas Ciudades     |     |
|      | y Villas.                     | 413 |
|      | CCCXIX. Pierde algunos Ofi-   | . , |
|      | ciales por alevosia de un Mo- |     |
|      | ro de Aragon.                 | 414 |
|      | CCCXX. Se apodera de la Ciu-  | 1-7 |
|      | dad y Reyno de Toledo:        | 415 |

# LIBRO I.

### HISTORIA CIVIL DE LA España Arabe.

dos sectarios de Mahoma, que tuvis- Origenynomron su principio en la Arabia en el año de seis- bres de los Aeientos vinte y dos, dilataron en breve tiempo rabes, y de sus errores y dominios por los estados de la Si- sua Reysa. ria, Persia y Egipto, y consecutivamente por toda el Africa, con tanta rapidez, que ya en el año de seiscientos noventa y siete eran dueños de las costas de Berbería, desde donde volvieron luego los ojos al continente de España. Por el nombre de su primera patria se llaman Arabes: por el de su malvado Maestro, Mahométanos: por los de Ismaël y Agar, sus progenitores, Ismaëlitas y Agarenos; y porque viniendo à nuestra Península, salieron de la Mauritania, los apellidamos Mores. Del nombre que tienen de Sarracenos, no se sabe con certeza el origen; pues unos (aunque sin fundamento) lo derivan de Sara, Esposa del Patriarca Abrahan: otros de Sáras, que significa robar: otros de la voz grábiga Schare, sinónima de Orientes quien del verbo Scharac, que es mezclar: quien de Saraini, lo mismo que campesinos: quien de Sahara, que dicen significa desierto; y quien de Saraea, nombre propio de un pequeho lugar de Arabia. A sus Soberanos en diferentes tiempos y lugares, han dado varios títulos: el de Sultan, el de Males, el de Emir y el de Al-Emir-Muslin, que corresponde al de Prin TOM. XII.

Principé de los Fieles, de donde se originó el nombre corrompido de Miramamolin, propio de los Reyes de Marruecos, y de los de Espaha: pero el título mas respetado y mas antiguo es el de Califa, que se dió à los herederos y succesores de Mahoma, cuya Corte estaba en la Siria en la Ciudad de Damasco (1).

Sus primeros fia.

II. El primer desembarco de Arabes en viages à Espa-nuestras costas, es cierto que fue anterior al reynado de Don Rodrigo, pues ya de mucho tiempo antes, talaban la provincia comexcursiones, como aseguran Isidoro de Beja y el Continuador del Biclarense, Escritores de aquella misma edad. Mas no por esto debe abrazarse la opinion de Balucio, que los mete hasta dentro de Cataluña desde el año de seiscientos noventa y tres; y mucho menos la de Elmacino y del Marques de Mondejar, que suponen executadas sus primeras excursiones, aun veinte y siete años antes. El desembarco mas antiguo, de que nos queda noticia, es el que hicieron por testimonio del Pacense en el último ó penúltimo año del siglo septimo, quando fueron derrotados por nuestro General Theudimero, baxo el reynado de Egica y Vitiza; y es muy natural que por este tiempo comenzasen, ó muy poco antes, porque no es creible que acometiesen à España, sino despues de tener asegurados sus nuevos dominios de Africa (2).

Pro-

(2) Anunimo, Additio ad Joan-

nem Biclagengem num. 43. pag. 438. Isidoro Pacense . Chronicon num. 34. pag. 298. num. 38. pag. 300. Baltcio, De Episcopatu Egarensi pag. 1385, y Marca Hispanica liber quarrur col. 341. 44. Marques de Mondejar , Advertencias á la Historia de Mariana, advertencia I. pag: #.

<sup>(1)</sup> Niceforo , Brevierium Hir-Poricum, &c. pag. 15. 26. y sig. El-Dacino , Historia Sarracenica lib. I. gap. 1. pag. 4. y sig. Casiri , Biblio-theca Arabico-Hispana . tomo 2. Di-Presele de Meabam erigine pag. 18. Ip. y otros muchos.

1III. Proporcion hubieron de tener sin due: Fábula de la da, y muy favorables circunstancias, para em Disolucion de Vitiza. prender la conquista de un Reyno tan floreciente, como era el de los Godos. ¿ Pero quién podrá decir quanto se ha mentido en esto., pa-Fa dar alguna verosimilitud à una empresa, que siendo dificilisima, y del mayor empeño: se executó sin embargo con prontitud maravillosa, y facilidad increible? Hacen algunos un retrato tan lastimoso de nuestra nacion, y de su Rey Vitiza, que en lugar de causar espanto su ruina, debiera mirarse como una obra de la Justicia de Dios, que se valió, como otras vel ces, de las manos de sus mayores enemigos para castigar los delitos de su pueblo. No habia (dicen) en España quien hiciese obra buena o no habia religion, ni caridad: no se conocia honestidad, ni deceneia : el Rey entregado a todo desorden: la injusticia sentada en los Tribunales: las tropas enflaquecidas en el vicio: los Obispos engolfados en la luxuria: los Sacerdotes casados con escandalo : las puertas de los Templos cerradas: los Sacramentos olvidados: los Concilios prohibidos: los Sagrados Canones despreciados: la honestidad objeto de derision: las virtudes desterradas: los buenos atropellados: la Fe apellidada hipocresia: Aun mas se ensanguentan algunos contra la memoria de Vitiza. Cuentan (como dixe en la España Goda) que hizo confirmar en un Concilio nacional sus leyes escandalosas acerca de la poligamia y concubinato; y que habiendole corregido el Papa Constantino, y aun amenazado e que le privaria del Reyno: no solo le negó la obediencia, sino que mandó á todos sus súbditos con pena de muerte, que se la

HISTORIA CIVIL

negasen, y estuviesen dispuestos à tomar las armas, si fuese menester, contra la Cabeza de la Iglesia. Añaden todavia, que para poder gobernar tiránicamente, sin peligro de que lospueblos se le levantasen, hizo derritir 6 quemar todos las armas, derribar todas las fortalezas y castillos, y echar por tierra las murallas de casi todas las Ciudades; aunque otros hay que atribuyen este último cargo, no à Vitiza, sino à Don Rodrigo ¿ Pero quiénes son los que pintan con tan negros eolores el reynado de Vitiza? En qué tiempo escribieron? con qué fundam ntos hablaron? Los Autores mas antiguos, que han insinuado algo, son dos extrangeros, San Bonifacio, Obispo de Maguncia, que escribia à mitad del siglo octavo, y el Monge que compuso la Csónica Moissiacense, Escritor, segun parece, del siglo nono. El primero, escribiendo al Rey de Inglaterra, y reprehendiendole por su vida luxuriosa, le hace cargo, que los pueblos seguirán fácilmente su mal exemplo, y podrian merecerse el castigo de Dios, como habia sucedido en España. Provenza y Borgoña, donde habian entrado los Sarracenos: proposicion general que pudo decir el Santo por solo zelo, y por la piadosa costumbre que tienen los buenos de atribuir a castigo de Dios todas las desgracias que nos suceden. El Monge Frances de Moissac estrechó la proposicion general aplicandola á solos los Españoles, reduciendola al reynado de Vitiza, y añadiendo, que este Rey con su vida escandalosa, dió mal exemplo à los Eclesiásticos. De estos pequeños principios nació el ruidoso proceso, comenzado por Sebastian de Salamanca á fines del siglo nono, casi doscientos años despues del rcy-

DE LA ESPARA ARABE. reynado de dicho Principe; aumentado por el Monge de Silos, que compuso su historia 4: principios del siglo doce, unos quatrocientos años despues de los tiempos de que habla; y amplificado con nuevas y extrañas añadiduras. por inumerables Escritores modernos hasta nuestros dias. ¿ Es posible que de un hecho tan notable y tan universal en toda España, no haya dicho ningun Historiador ni una sola palabra en dos siglos, y en quatro? ¿ Es posible que nuestros Escritores antiguos, el Continuador del Biclarense, Isidoro de Beja, el Monge de Albelda, y tantos otros, tratando, quien de paso, y quien de propósito, de la ruina del Imperio Godo, no culpen á tan malvado Autor de tan horrenda tragedia? Pero esto aun seria poco. El Continuador del Biclarense, que acabó de escribir solos quince años despues de la muerte de Vitiza, é Isidoro de Beja, que vió tambien con sus ojos la serie de nuestras desgracias, Autores uno y otro que no podian gobernarse por espíritu de adulacion, quando ya no vivian los Reyes de que hablan, hacen tales elogios de Vitiza, que son capaces ellos solos de dosmentir las calumnias de los demas Escritores menos antiguos. Este Rey (dice el primero) entro á gobernar despues de la muerte de su Padre con la mayor tranquilidad, y fue amado de todo el Pueblo. Este Principe (dice Isidoto) aunque subió al Trono con arrogancia, golernó con la mayor clemencia en todos los quince años de su rernado: no solo levantó el destierro á los que su Padre injustamente habia arrojado y oprimido, sino que los abrazó como hijos, los reintegró en sus antiguos honores, les devolvió los bienes confiscados, é hizo quemar en lugar.

gar público los instrumentos que el Fisco habia. mandado hacer contra ellos con mala fe..... Esto hizo viviendo todavia su Padre. Despues de su muerte continuó Vitiza rejnando con la ma-. yor prosperidad, y con gozo sobrado grande de: toda España, que rebosaba de contento...... Em su tiempo, el Obispo de Toledo llamado Felix; Prelado gravísimo y prudentísimo, celebró en la Corte excelentes Concilios .....; y despues de Felix floreció por virtud y milagros en la misma Silla de Toledo el Santo Obispo Gunderico. ¿ Cómo pueden componerse con esta relacion tan antigua y autorizada, las maldades que atribuyen & Vitiza los Escritores modernos; y los escándalos que cuentan de los Obispos, del Clero y de toda la nacion? (1)

Fábula del Palacio encantado, y de los amores de D. Rodrigo. IV. Otro rumbo han tomado otros Historiadores, atribuyendo la ruina de España á los amores del Rey Don Rodrigo, con la hija del Conde Julian, y á la vana curiosidad que tuvo de abrir una arca muy misteriosa. Habia (dicen) en Toledo un Palacio antiguo muy cerrado, que no se habia abierto en muchísimos años, por tradicion, pasada de padres á hijos, de que no convenia abrirlo. Don Rodrigo, pensando encontrar alli algun tesoro, hizo romper los cerrojos contra la voluntad de todo el pues blo.

(1) San Bonifacio de Maguncia, Epittola, Carta 19, pag. 22, 25, Lancellotti, Cerpus Juris Canonicis, tit, Decretum Gratiani, parce 1. distin, 56, cap. 10. Si Gent Anglorum, pag. 194, Anonimo, Cronicon Meissacense, pag. 137, Schastian de Salamanca, Cronicon, num. 6, pag. 480, Monge Silense, Cronicon, pum. 14, y 15, pag. 277, 278, Rodrigo Ximenoz, Rerum in Hispania Gestarum, lib. 3, cap. 17, pag. 62, Lucas de

Tuy, Cremicon Mussii, lib 3, pag. 70. Alonso el Sabio, Cronica de España, parte 2. cap. 54. fol. 25%, y sig. Mariana y demas Historiastores modernos. Baronio y Pagi, Annales Ecclesiatrici, tom. 12. ano 701. pag. 181. y sig. Musancio y Faure, Tarbinia Chronologica, edad 7. tabla 12. pag. 110. Anonimo, Addirio ad Joannes Biclarensem, num. 43. pag. 438. Isidoro de Beia, Cronicon, num. 29. 30. pag. 296. 297.

bio, y levantando la tapa de una arca, que alli dentro habia, no halló otra cosa sino un lienzo en que estaban pintados unos guerreros con el trage y armadura propia de los Arabes, y con un letrero en latin que amenazaba à los que abriesen el arca, que en pena de su atrevimiento, vendrian luego à apoderarse de toda Espaina los guerreros que alli estaban pintados. Se apesadumbró vivamente el Rey Don Rodrigo por tan funesta noticia; pero no por esto (prosiguen) dexó sus diversiones y livianda. der, antes bien corriendo desenfrenadamente. y como caballo desbocado de un vicio en otro, forzó una Dama de Corte, llamada Caba ó Florinda, hija ó muger (pues varian en esto las relaciones) de un cierto Doyllar o Don Illan 6 Don Julian, que era Conde de Algecira, velaba desde alli sobre toda el Africa, donde! tenia (dicen) el Rey de España veinte y dos Obispados, y una infinidad de Príncipes tribu- 4 7 14 tarios, asi Christianos, como Gentiles y Moros. El Conde, resentido de la afrenta, é instigado por cartas de la misma Caba ó Florinda, trató con Muza, Virey de Africa, para abrirle las puertas de España, y facilitarle alevosamente su conquista. Esta es la substancia del cuento, en que convienen casi todos los Historiadores modernos, españoles y extrangeros, el Monge de Silos, San Pedro Pasqual (a), Rodrigo Ximenez, Lucas de Tuy, el Autor de la Chrónica general, Morales, Blancas, Zurita, Mariana, Ferreras, Orleans, Vayrac, Marca, Daniel, Favin, Scheopflin, Sitaio-

<sup>(</sup>a) Este Santo por equivocacion atribuyó a Vitiza los amores aos atribuyen á Don Rodrigo.

lo (a), y otros infinitos de todas las naciones: Pero de todos estos Escritores, el primero y mas antiguo es el Monge de Silos, que levanté la bandera contra Don Rodrigo despues de haberse pasado quatro siglos enteros, sin que nadie hubiese soñado en tal cosa: reflexion que por sí sola, sin otras muchas que pueden hacerse, debiera bastar, me parece, para borrar de nuestras historias un romance tan mal fundado, que inventarian sin duda para sus cantares los Arabes romanceros (1).

Verdaderos España.

V. Sin ir a buscar razones fabulosas y vairrupcion de nas de la pérdida de España, las tenemos verlos Arabes en daderas y muy verosímiles en nuestros Historiadores antiguos, únicos fiadores autorizados de los acontecimientos de aquellos tiempos. -La ambicion de reynar, enfermedad de todas las naciones y de todos los siglos, se apoder ró muy en particular de la gente Góda, cuyos Principes por este motivo estuvieron muchas veces sujetos a muertes muy desgraciadas, como se ha visto en el discurso de la Historia. Esta pasion, que produce los efectos mas lastimosos, encendió el corazon de Don Rodrigo tan vivamente, que con todo el amor que te-

> (a) Este Escritor Siciliano dio 4 la Caba el nombre de Florinda , y lo mismo hizo De Rogatis.

> (t) Monge Silense, Chromicon, num. 15. pag. 278. San Pedro Pasqual , In Settam Mabometanam , cap. 7. pag. 48. Rodrigo Ximenez, Re-18. 19. pag. 63. Lucas de Tuy, Chronican Mundi, lib 3. pag. 70. Alonso el Sabio, Crónica de España, part. 2. cap. 55. fol. 261. 262. Blan-Cas, Aragonensium rerum Commentarii, pag. I. Zurita, Andes de Aragen , lib. r. cap. r. pag. 2. Maria-Ba. Hist. gen. de España, tom. I.

lib. 6. cap. 27. pag. 290. 191.,294 Ferreras, Histoire gen. de Espagne, tom. 2. part. 4. Siglo 8. pag. 423. 424. Marca, Historia de Bearn. lib, 2. cap. 1. num. 4. pag. 133. Marca Hispánica Llib 3. cap. I. col. 125. Daniel, Histoire de France , tom. I. al año 731. pag. 331. Fabin, His-coire de Navarre, lib. 1. pag. 49. Schoepflin, De Origine Regni Navarra, cap. I. pag. 3. Sitaiolo, Sreria de Cataloña, part. 1. lib. 1 pag. 2. Abi Abdalla Alsalem , Pleniluns Splender, part. 1. pag. 251. Ben-Alcucia, citado por Alsalom,

DEJEA EGFARA ARÁBE. mian los pueblos á Vitiza, logró sin embargo un partido de gentes muy poderosas, que en vida del legitimo Soberano, lo reconocieron por Rev. El primer efecto de tan grande novedad adebia ser una guerra civil entre las dos facciomes 4 que ces la que indicá sin duda Isidoro de Beja, quando insinuó lás maranzas de los emullos, y les fariosos combatés intestines. Allos Arabes:, que ya tenian puesta la mira sobre Espana, y alguna otra vez habian tentado la suerte. so podko presentanie mejer ocasion. Jy mucho 🧀 😁 mas si los parientes y partidarios de Vitiza los " llamaron en sul ayuda , convidendolos (con -ofertas y promesas: aunque esta circunstancia no debe darse, por cierta, por ser, sobrado siotable y muy digna de serireferida; y no hi-Harse sin embargo expresada en nuestras historiss hista la edad de Sebastian de Salamanca un del Monge de Albelda, que llegaron à los sulitimos años del siglo nueve; pues el Autor de la Cronología Moissiacense de los Reyes Godes, que refiere do mismo y es extrangero, y de época incierta. Mucho mas todavia debe dudarse de lo que hiseguran nuestros. Historiadores modernos, que viviendo entonces dos hijos del Rey Cindasvinto: (otros dicen de Recesvinto) el uno llamado Theodofredo a Padro del Rey Don Rodrigo, y chotso Rafidad Padro del Rey Don Pelayo. Vitiza, para que mode hicia-:sen mala obra, sacó los ojos al primero, y dió la muerte al segundo con un baston, y dester-- só tambien à Pelayo de la Ciudad de Toledo: imaldades (anaden ) de que luego pago la pena, pues él por orden de Don Rodrido fue cegado, .como Theodofredo; y sus hijos-Sisabuto y Ebas (que otros llaman Expulion y Farmario) TOM, XII.

desterrados, como Pelayo. Estas noticias, que no tienen mas autoridad que ó la del Monge de Silos de los últimos años del siglo once . 6 la del Monge de Albelda, que escribió cerca de doscientos años despues de los hechos de que trata: es aun mas dificil que puedan subsistir en la suposicion de que Pelayo subjese al Trono (como diré mas abaxo) unos quarenta años mas tarde de lo que dicen nuestras historias modernas (1).

Tareco de-. Gibraltar á go 7I I.

Lo cierto es que la España estaba re-.VI. vuelta, y dividida la Nacion entre dos Reyes, de Abril de una contrario al otro, y que los Arabes, acostumbrados à conquistas, viendo tan bella oportunidad, quisieron disfrutarla, porque consideraron que una de las dos facciones les seria savorable para poder dar contra la otra, y que vencida esta, mas facilmente podrian revolverse contra la primera, y apoderarse de todo el Reyno. Por orden, pues, de Ualid Abulabbas, Califa de Damasco, y por disposicion de su Virey de Africa, llamado Muza · Albacri, hijo de Nassiro, se encargaron de la expedicion los dos Generales Tareco y Abuzara, los mismos (segun insinúa el Paconse) que ya mucho tiempo habia iban haciendo excursiones por las costas. La armada, por testimointo de Pablo Diacono. Escripor de aquel mismo siglo, salió de Ceuta; y segun las historias

<sup>(1)</sup> Andnimo , Additio ad Joan-. siem Biclarenseum, num. 49. pag. 498. . Isidoro de Beja , Crenicen, ; nam. 33. 34. 35. 36. pag. 297. y sig: Sebastian de Salamanca Gronicon, aum. 7. pag. 480. 481. Andnimo, Croni-ton Alboldenso, num. 45. pag. 450. Andnimo de Moissac, Chrenologia Rogum Gotherum , num. 34. pag.

<sup>280.</sup> Andnimo Silense, Cronicon, mum. 14. 12. pag. 1277. 198. Radisgo Rimenez , Rerano in flippania gar-darum , lib. 3; cap. 17. pag. 62. Liecas de Tuy , Cranicon Mandi , lib. g. pag. 70. Alopso el Sabio , La Corénica de España, part. 2. cap. 54. ful. 258. y sig. Otros,

ce mas fundado es, que el paso de las tropas no se hizo todo de un golpe, y que se mantuvieron algun tiempo en Gibraltar, hasta haber formado un exército muy numeroso, capaz de la grande empresa que intentaban. Entretanto, es muy creible que antes de la jornada decisiva, hiciesen algunas excursiones y escaramuzas para descubrir terreno y tentar la suerte pero tampoco en esto hay cosa segura y averiguada, porque el Geógrafo Nubiense, que pone por primera accion la toma de Algeoira, Ilamada entonces, Gecirat-Alhadra, 6 Isla-Verde, es Autor del siglo doce, y mal informado, pues confunde la guerra de Muza con la de Tareco: y todavia mas modernos son otros escritores, que cuentan una batalla, dada à los Moros en Tarifa por un Primo hermano de Don Rodrigo, que unos Haman Iñigo, y otros Sancho, persona enteramente desconocida en las historias antiguas. El mismo Nubiense añade, que en Algecira los Mahometanos tuwieron consejo de guerra, y que como Tareco reparase que algunos desconflaban de su fidelidad y valor, mandó quemar todos los buques en que habian venido, para que se persuadiesen, que él no tenia otro intento sino el de vencer o morir. Pero aunque el Autor estuvo en España, y asegura, que en el lugar en que se tuvo el consejo de guerra, se conservaba todavia una fabrica, llamada el Templo da lus Banderas, en memoria del suceso: sin embargo, no quedandonos noticia mas antigua de un acontecimiento tan memorable, puede recelarse que lo inventarian los mismos Arabes para dar esta gloria à su antiguo General; pues es claro, que no siendo nuestras costas desiertas i ni falEstas de navios mercantiles, podia Tareco ausentarse siempre que hubiese querido, aun despues de quemadas sus naves; y por otra parte la denominacion que alega del Templo de las Banderas, pudo ser mas moderna, ó nacida de

otros principios (1).

VII. Tudemiro 6 Theudimero, Gobernador de Andalucía, aquel mismo, sin dudá, que talla á D. Ro pocos años antes, por testimonio del Pacense, habia arrojado de nuestras costas á los Mat Julio del mishometanos, viendo que los enemigos en Gi- moaño. braltar iban cada dia creciendo y tomando fuerza, dió parte al Rey Don Rodrigo de la tema pestad que amenazaba, para que se aparejase à la desensa. Este Principe, aunque ocupado, segun parece, en la guerra contra Vitiza, marchó sin embargo hácia el Estrecho con noventa mil hombres, si es que los Historiadores Arabes han dicho en esto la verdad, y no han anmentado el número de los nuestros para dar mayor realce à la victoria. El General Tareco Alsadfi, hijo de Zaiad, informado del exército que venia. baxó de Gibraltar con toda su gente, que debia de ser mucha para no temer un encuentro tan formidable, y se puso en marcha para encontrar de frente à los Españoles. Cerca de Xerez de la Frontera, por donde corre el rio Guadalete, se avistaron los dos exércitos, y allimismo se dió la famosa batalla, que decidió de b

drigo en Viernes dia 31. de

Vence en bas

(1) Isidero de Beja, Crenken. mum. 34. pag. 298. Sebastian Salamanca , Cranicon, Bum. 7. pag. 480. 481. Anonimo, Addicio ad Jeannem Bichtrentem, num 77. 78. pag. 461. Silense, Cronicon, num. 16. pag. 278. Geografo Nubicuse, Torins Orbie descripcie, clima. 4. parte 7. pag. Bg4. Ben Hazil , Fragmentum bistarie Mipina, pag. 326. Abn Aban-

Ila , Venis acu piera, tículo : Scrieg. Calipharum Ommsadicarum , pag 182. Marques de Mondejar, Examen Crenolágico del año en que entraron les Morosen España, 5. 21. 22. 23. pagi. 245. 257. 254. Lucas de Tuy, Rodrige Ximenez, Alonso el Sabio, Morales-, Mariana , Ferreras , &c. &c. Veause las Ilustraciones 1. Y 2.

## 14 HISTORIA CIVIL

la suerte de los combatientes. Lo que dice San Pedro Pasqual, Escritor del siglo trece, que nuestra tropa no tenia otras armas para pelear, sino solos bastones aguzados y tostados al fuego, y que sin esto se hallaba tambien muy acobardada, porque los Moros en las excursiones antecedentes, así como cogian á los Christianos, los asaban en público, y fingian comerselos; y luego, para que la voz llegase à los nuestros y se horrorizasen, dexaban escapar de propósito algunos prisioneros que esparciesen la noticia de tan grande barbarie: son fabulas que no tienen el menor fundamento en Memorias antiguas y autorizadas: como tampoco lo tiene lo que anaden otros con Don Rodrigo Ximenez acerca de la pompa inútil con que se presentó al combate el Rey Don Rodrigo, con corona en la cabeza, manto de tela de oro, pies dras preciosas en el calzado, litéra ó trono de marfil sobre dos mulas, un caballo de reserva. llamado Orella, y otras mil cosas semejantes, que en un romance ó novela podrán merecer lugar, pero no en la historia. Confiesan los mismos Arabes, que la batalla fue muy renida y con muchas muertes, sin declararse la victoria por ningun lado en tres dias de combate continuo, que es prueba de muy grande valor, y de increible constancia por una parte, y por otra. Viendo Tareco tan obstinada resistencia en los Españoles, levantó la voz para animar à sus gentes, que estarian fatigadas y con animo de retirarse de tan dificil empresa. ,, El "gran Profeta (les dixo), que ya del Asia y del "Africa nos hizo dueños, nos quiere señores "de toda Europa. O esforzados Conquistado» "res de las dos partes del mundo "no deis mal. "prin-

de-la España Arabe. ", principio y peor aguero á la tercera conquista ,, que nos queda. Los Godos son los mejores ", soldados de esta parte del mundo: vencidos ", ellos, todo lo demas se nos viene á las manos. y, Hemos peleado con tanto valor para conquis-" tar desiertos y heriales: ¿ y ahora que habe-" mos llegado a tierra gruesa y tan rica, vol-"veremodas espaldas? ¿ Pero donde volver-"nos, aun quando quisiesemos, sino al mat ,, que nos engulla, ó al enemigo que nos aca-"be?: Aqui es necesario para nosotros ó vencer , 6 morir. No os asuste el valor de los Godos, ,, pues ya la Nacion se enflaqueció por sí mis-"ma con los enemigos que tiene en su misma " casa, y ilegó para ella aquel punto fatal, pro-,, nosticado en los astros, a que no resiste la "fuerza del mayor Imperio." Dichas estas palabras espòleó su caballo para acometer mas de cerca; y como si fuera su voluntad la de todos, se echó de golpe el exército à maneza de torbellino impetuoso sobre las primeras silas de los Españoles. El Rey Don Rodrigo, acostumbrado à las armas, no desmayó por esto e se adelantó quanto pudo animando á sus soldados, mas con el exemplo, que con palabras, y hubiera sim duda resistido y vencido. si una traicion que se le formó en el momento, como lo atestigua aun Isidoro de Beja, Escritor de aquel mismo siglo, no se lo hubiese estorbado. Los partidarios ocultos de Vitiza, que ándaban esparcidos por el exército, ó mos trando de propósito cobardia, y dandose por vencidos , 6 pasandose descubiertamente al campo de los enemigos, ó de otro modo que fuese; lo cierto es que ocasionaron perturbacion y sobresalto en el mayor aprieto, y ablis ga-

garon à Don Rodrigo à la retirada. El Príncipe valeroso se fue retirando y defendiendo juntamente con sus fieles vasallos; pero el desorden era tal, y la fuerza contraria tan superior, que por satisfacer à su honor y corage, se hubo de exponer tan descubiertamente, que dió lugar à los enemigos para que lo matasen y le cortasen la cabeza, que enviaron (segue dicen las historias Arábigas) al Califa de Damasco, Nuestros Historiadores modernos alargaron la: batalla hasta siete dias, y aun hasta ocho; pero dando al Rey un fin.menos glorioso, pues refieren, que desamparando el campo, se encomendó á la velocidad de su Orella, y murió despues fugitivo, ó porque cayese en el rio, ó por otra desgracia que le sucediese caminando hicia Visco de Portugal, donde en tiempo de Sebastian de Salamanca se descubrió su sepdicro. Esta última noticia de su epitafio en Viseo, merece toda fe; pero igualmente debe tenerse por dierto, que Don Rodrigo murió con mucha gloria en el mayor calor de la pelea. porque asi lo atestiguan nuestros Historiadores mas antiguos y coetaneos, Isidoro de Beja y el Continuador del Biclarense; y asi tambien lo confiesan algunas memorias de los mismos Arabes. Acerca de la época de tani funesta desgracia, es mucha la diversidad de pareceres; de suerte, que no solo en el dia, en la semana y en el mes, pero ni aun en el año, y casi puede decirse en el sigle, no van acordes los Autores, subiendo unos, y baxando otros & desde el año de seiscientos noventa y tres, hasta ol de setecientos y veinte. En las Ilustraciones propongo mi sistema, fixando la muerte de Don Rodrigo, .y. la deplorable, pérdida de España -12

DE LA ESPAÑA ARABE. en Viernes dia treinta y una de Julio de setecien. tos once (1).

## REY I.

## THEUDIMERO.

on la muerte del Rey se acabó de Años 711. desbaratar el exército Christiano, desfilando unos por una parte y otros por otra, para salvarse capitula con del furor de los vencedores. Pero estos por tres los Arabes en dias seguidos (segun las historias Arabigas) les Orihuela. fueron picando las espaldas, y quitando la vida a quantos alcanzaban, sin distinguir en su venganza (como lo insinúa el Obispo de Beja) ni aun a los partidarios de Vitiza, a quienes debian la victoria. El General Theudimero. Gobernador de Andalucía, de quien he hablado poco antes, Oficial de gran valor y autoridad, recogió el resto de tropas que andaban derramadas, y levantó sus pavellones cerca de los muros de la Ciudad de Orcilis, que es la que llamamos Orihuela en el Reyno de Valencia. Alli desde luego fue reconocido por Sucesor del Rey difunto; pues aunque hasta ahora TOM. XII.

(1) Andnimo, Addicio ad Joanom Biclatensem , num. 42. pag. 438. Isidoro de Beja, Crenicen , num. 34. pag. 198. Anonimo, Cronicon Moyssiacense, pag. 137. Sobastian de Salamanca, Cronicon, num. 7. pag. 481. Andaimo, Cronicon Albeldense, num. 78. pag. 4di. Monge Silanse , Cremicen , num. 16. 17. pag. 279. Ben Hazil o Ali Best Abhelrahman , Fragmeneum historia Hispania, pag. 316. 327. Abu Abdalla Ben Alchatib, Vestis acu pieta , pag. 182. Plenilunii splender , parto 1. page 291. Ben Alcutia, citado por Abu Abdalla en dicha pag. 251. S. Pedro Pasqual, In Sectam Mahometanam , cap. 7. pag. 48. y 49. Rodrigo Ximenen , Rerum in Hisp. Gest. lib. 3. cap. 20. pag. 64. 65. Veanse nuestros Historiadores modernos que siguen a Rodrigo Ximenez, Vesse la Ilustra-

no se le haya dado lugar en el Catalogo de nuestros Principes, ni se halle memoria alguna en que se le dé expresamente el título de Rey: convienen, sin embargo, nuestras historias antiguas y las de los Arabes (como lo pruebo en las Ilustraciones), en que sue Sucesor de Don Rodrigo, y llevo la voz de toda la Nacion en los concordatos hechos con los Mahometanos. Ovendo esta noticia el General Tareco, que caminaba ya para Toledo, Corte de los Reyes Godos, dividió su exército en dos cuerpos : prosiguiendo con el uno su expedicion, y despachando el otro por tierras de Murcia a las llafruras de Orihuela. Combatió aqui Theudimero con los Arabes en campaña abierta; pero viendose inferior en número de gente, por no exponerse à perderla toda, se cerro con ella en la ciudad, donde para que el enemigo la tuviera por muy guarnecida de tropas, armó de lanzas à las mugeres, y las ordenó sobre las murallas con los cabellos tendidos, segun el uso de los guerreros. Conociendo inmediatamente por la inaccion de los Moros, que el estratagema habia surtido buen efecto, salió de la Ciudad con título de Embaxador, sin darse á conocer por quien era, y capituló con ellos que entrarian en la Plaza sin molestar à nadie, dexando a los ciudadanos vida, libertad y bienes. El General Moro, que seria naturalmente Abuzara, compañero de Tareco, descubrió desde luego el engaño; pero no faltó por esto a su palabra, cumpliendo los capítulos en que habia convenido. Esta accion sucedida en Orihuela, cuyas noticias he sacado de la historia genuina del moro Rasis, publicada por Casiri, sera la que pone Rodrigo Ximenez en la Ciudad

DE LA ESPAÑA ARABE. dad de Murcia, y la que él mismo y otros confunden con una rota de Christianos en Ecija, ...

de que no hablan las historias mas antiguas (1).

IX. Los vencedores, dexando guarnicion Tareco en-en Orihuela, volvieron a comar el camino de traen Toledo. Toledo para dar ayuda a Tareco si la necesitaba; pero encontraron que la Ciudad se habia ya rendido, y segun parece, con poca ó ninguna resistencia, porque los ciudadanos estaban divididos en facciones, y descontentos de su Obispo Sinderedoj, asi porque por instigecion de Vitiza los oprimia, quiza por haberse algunos declarado en favor de Don Rodrigo. como tambien porque el mismo Obispo, luego que entendió que el enemigo se arrimaba, los desamparó enteramente, popiendose en viapara Roma, Lucas de Tuy (no sé con que fundamento) dice, que la caida de la Plaza fue en Domingo de Ramos, y que la entregaron los Judios por convencion secreta que tenian hecha con los Moros, a la sazon que los Christianos habian ido en procesion fuera de las puertas à la Iglesia de Santa Leocadia. Por lo que se dirá despues acerca de la entrada de Muza en la misma Ciudad se colige, que los Toledanos se rindieron con capitulaciones muy honradas, quedandose con su libertad, y con sus casas y haberes (2). dos\_t ind des au

<sup>(1)</sup> Ben Hauil, Fragmentum bis-Paris Hispans , pag. 327. Rasis, Engementum bistorie , mag pao. Istpag. 128. Andriga Kimetex, Reruse. m Hispania genarum , cap. 23. pag. 85. Maridad , Hist. gen. de España, zem. 1. lib. 6. cap. 24, pag. 297. Ferreras, Histoire gen. de Espagno, Part. 4. eglo L. and 712. pug. 435.

Otros muchos. (2) Rasis', Fragmentam bistoria l Hipaya, pag. 320, Isidoro de Bela. Crenicen', flum. 37, pag. 1987 Elma-cino, Hirreria Buracinos, 106/12. cap. 13, pag. 72. Rodrigo Ximenez. Rerum in Hispinia gartando, Rb. 3. tap, 24. page 67. 68, Lucas de Tuy, Cronicon mundo, lib. 3. pag. 70.

Se apodera de ciosa.

Dueños ya los Arabes de la Capital de X. otras Ciuda- los Godos, pasaron adelante por tierras de Todes, y de una ledo hasta Guadalaxara, cuyos ciudadanos con los de otras villas y lugares, por estar todos divididos y sin Rey, y no prevenidos para una irrupcion tan impensada, se entregaron facilmente à los Conquistadores, que se doblaban (segun parece) sin dificultad à qualquiera género de capitulaciones para facilitar la conquista. De Guadalaxara volvieron atras (dice el Moro Rasis en su historia genuina), y ocupando de paso dos Ciudades, la que denominaron los Moros Medinat-Almayda, y otra que se llamaba Amaya, volvieron à entrar en la Corte. En la segunda Ciudad encontraron gran cantidad de oro y mucha riqueza; y en la primera una mesa preciosisima, hecha toda ella (segun dicen ) de una piedra verde muy exquisita, contornada con tres órdenes de margaritas. El Padre Mariana y otros, por Medinat-Almayda entienden Medinaceli, y por Amaya la antigua Ciudad de este nombre en Castilla la Vieja, en lo que llaman tierra de Campos: pero esta inteligencia se opone al órden de la historia, porque Medinaceli y Amaya están mas arriba de Guadalaxara; y los Mahometanos (como atestigua Rasis expresamente) tomaron las dos Ciudades arriba dichas al volver para la Capital. El Geógrafo Nubiense y Elmacino, dan à entender que la mesa verde se encontró en la Provincia Toledana: el Moro Rasis añade, que en una Ciudad situada cerca de un monte; y Rodrigo Ximonez especifica mas claramente, que junto à la cuesta de Zulema. Estas circunstancias, y la del camino que seguian los Arabes, todas deciden la question en favor de

de Alcala de Henares, y obligan al mismo tientpo à que se entienda por Amaya alguna de las Villas intermedias entre Alcala y Toledo. Dando esta situacion à las dos Ciudades de que se trata, no es nada inverosimil que en ellas se encontrasen preciosidades, mas que en otras muchas; porque estando vecinas á la Corte. podian ser como sitios de placer, en que los Royes hubiesen gastado mucho para su diversion y magnificencia (1).

ban en las expediciones que acabo de referir, su llería entra en Comandante de caballería, llamado Mogito, Córdoba. Griego de nacion, y Liberto del Califa de Damasco, iba haciendo excursiones por Andalucía y Granada; y como entendiese por un prisionero, que Córdoba, aunque Ciudad muy suerte, no tenia entonces sino quatrocientos hombres de guarnicion, y por la parte del puente estaba desmantelada y con la muralla rota, puso sus tropas en celada por alli cerca. y con el favor de una noche muy obscura, escalando la Ciudad por aquel lado, se echó de repente sobre las centinelas, y se apoderó de las puertas. El Gobernador de la Plaza, sorprendido con novedad tan impensada, corrió con sus soldados à cerrarse en la Ciudadela. donde estaba la Iglesia Catedral; y despues de haberse aqui desendido por tres meses conti-

nuos, viendo que al cabo debia rendirse, monsó à caballo y desamparó à sus gentes, que

XI. Mientras Tareco y Abuzara se ocupa- Su Coman-

(1) Rasis, Fragmencum bistoria Biopania, pag. 320. Anonimo Nu-biense, Geografía, elima 4. parte r. pag. 182. Elmacino , Historia Sarvacenica, Hb. 2. cap. 13. pag. 72. Rodzigo Limenez, Rerum in Hisp. gest, lib. 3. cap. 24. pag. 68. Historia Arabum, cap. 10. pag. 9. Alonso el Sabio, Crinica de España, parte 3. cap. 1. fol. 2. Mariana, Hist. gen. de España, tom, E. lib. 6, cap. 24. P28. 299.

prosiguieron, sin embargo, en la defensa con obstinado corage, hasta que los vencedores se entraron de golpe, y cortaron à todos la cabeza. Antes de esto, el General Mogito, informado de la huida del Gobernador, le fue à los alcances, y encontrandolo que habia caido en tierra desgraciadamente, lo hizo prender y le envió à Damasco sin otro prisionero alguno, porque todos los demas Cordobeses que estaban suera de la Ciudadela, se habian rendido voluntariamente. Ben Alcucia y Rodrigo Ximenez, los unicos fiadores que tengo de esta , jornada de Córdoba, añaden, que Tareco y los suyos tomaron tambien otras Ciudades, en partioular la de Mentesa, hoy la Guardia cerca de Jaen , y las de Malaga y Granada en el Reyno de este nombre. Estas conquistas no son inverosimiles, aunque otros las atfibuyen à Muza; pero no debe creerse lo que añaden nuestras historias modernas, que desde entonces llegaron los Arabes con sus victorias hasta el Océano Gantabrico, y pusieron en Gixon de Asturias un Gobernador, llamado Munuza é Numicio, que otros confunden con Muza: porque lo que hubo en esto pertenece al Rey Don Pelayo, que segun mi sistema cronológiço, estan todavia muy distantes (1).

Muza desembarca en España á mitad de Junio de 712.

XII. Muza Albacri, hijo de Napiro, Virey de Africa, oyó con admiracion los grandes progresos que había hecho en España su General Tareco, y quemendose de envidia por haber renunciado á otro tan grande gloria, que

<sup>(1)</sup> Ben Hazil, Fragmentum hist, Hispana, pag. 326. Ben Alcucia, citado por Abu Abdalla, Plenilmis Splender, parce 1. pag. 251. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispania gestarum, lib. 3. cap. 23. y 24. pag.

<sup>67.</sup> Lucas de Tuy, Chronicon mundi, lib. 4. pag. 71. Alonso el Sablo a Crónica de España, part. 3. cap. 1. pag. 4. Mariana, Hist. gen. de España, lib. 7. cap. 1. pag. 307.

DE LA ESPAÑA ARABE. podia ser toda suya, determinó ponerse luego à la vela para tomarle el mando y proseguir la conquista en persona, dexando el gobierno de Africa à un hijo suyo. Se embarcó con otros tres hijos, Aldelaziz, Abdelala y Maruan, con los oficiales de su mayor confianza, y con un cuerpo de diez mil hombres, que serian natúralmente escogidos, y lo mejor de las tropas africanas. Tomó puerto en Algecira despues de la mitad de Junio del año de setevientos y doce, à los catorce meses escasos del arribo de Tareco, segun tengo probado en las Ilustraciones (1).

XIII. Antes de emprender la guerra quiso Se apodera de hacerse cargo del terreno, y conocer la dis-Sevilla. posicion de las Ciudades y de las gentes, tomando para esto una guia del mismo pais, de quien juzgo poderse fiar park el intento. Su viage parece que fue por las costas del Océano hasta el río Tinto, donde avistando á Niebla, tomó la derrota para Portugal: llegó à la vista de Beja, siguió las orillas del Guadiana sio arxiba, descubrió la Ciudad de Médida, pasó el rio, tomó el rumbo de Sierra Morena, entró en Andalucia, toco el Guadalquivir cerca de Peñaflor, consideró la situacion de Ecija y dio la vuelta para Sevilla. Baxo los muros de esta ·Ciudad, dispuso su vampo de batalla, por haber consideration surbella sinucion, y la propoteion que le debai para la continuacion de las conquistas. Despues de un mes de resistencia se rindieron los Sevillanos; pero reflexionando despues de algun tiempo , que da guarnicion Ardgrand inversable of the following and a sign

ं हा) Isidoro de Beja, Crenicen,

num. 36. pag. 298. 299. Rasis,

Fragmentum . pag. 321. Aufnimo. Cronison Albeldense , num. 78. pag.

462. Redrigo Ximenez, Refum in

Hispania gestarum , lib. 3. cap. 24. pag. 63. Historia Arabum , cap. 9. pag. 9. Vease la Ilustracion 2. num. 23. 4 talfustracion 3. umm. 21

biga, dexada allí por Muza, era poca, tomaron las armas de repente, mataron unos treinta moros, y obligaron á los demas á desamparar la Plaza. El General Mahometano, que habia marchado con el exército para Mérida, informado de la novedad por los mismos soldados Arabes, echados de Sevilla, mandó que fuese allá con buen golpe de gente su hijo Abdelaziz, à quien la Ciudad por fin hubo de rendirse despues de haber perdido en el choque mucha parte de sus ciudadanos (1).

Toma la Ciuda.

Muza, que habia tomado (como didad de Méri- xe) la derrota de Mérida, puso cerco à la plaza, en cuyos ciudadanos, por confesion de los mismos Historiadores Arabes, experimentó un walor muy extraordinario, y una resistencia qual no esperaba. Desde las almenas de la Ciudad hacian estrago increible del exército Mahometano, principalmente por la parte de la fortaleza, apellidada desde entonces por los mismos Arabes, el Castillo de los Mártires, por los muchos hijos de Mahoma que quedaron alli destrozados. Si el enemigo se retiraba por no poder resistir à la lluvia de las flechas de los sitiados, estos hacian salidas impetuosas, y peleaban cuerpo à cuerpo con los infieles, volviendose siempre vencedores; menos una sola vez, en que una parte murieron y parte se retiraron, por haberlos sorprendido el enemigo saliendo de una emboscada, en que se habia ocultado de noche por caminos secretos. Esta gloriosa constancia de los de Mérida, por confesion sincera del Moro Rasis, duró algu-

Rerum in Hapania gestarum, lib. 3. (13) Rasis , Fragmeneum , &c. pag. 321. y 322. Rodrigo Ximonez, çap. último , pag. 68.

wos meses; no tres dias solos, como insinua Don Rodrigo Ximenez. Por fin obligados de la hambre, ó por otro motivo que no sabemos, enviaron Embaxadores a Muza, y hechas las capitulaciones le entregaron la Ciudad con solos los bienes vacantes de los que habian muerto en el sitio, y de los que antes se habian retirado à las montañas de Galicia. Dicen el Moro Rasis, y Rodrigo Ximenez, que Muza recibió dos veces à los Embaxadores, la primera con su barba blanca natural, que luego convirtió en roxa, y la segunda yez con barba negra. valiendose para esta transformacion de unos polvos, que en Arabigo llaman Henna, y en Castellano Alheña; y que los Españoles, viendo tales milagros, y respetando à tales hombres, que siempre que querian sabian despojarse de la vejez, se rindieron mas por esto que por otro motivo. Pero la relacion tiene sobrado ayre de fábula, no siendo los Españoles de aquella edad tan simples y faltos de noticia, ni tampoco tan mal fundados en su Religion christiana que hubiesen de tener à los Infieles por obradores de milagros, 6 temer de sus trampantojos, y no supiesen sospechar, que con variedad de tintas pueden darse al pelo varios colores (1).

XV. Tomadas sas dos capitales Sevilla y Toma otras Mérida, y juntamente otras Ciudades inferio- Ciudades: enres, de que no nos queda noticia tan indivi- quita el mandual, como Medina-Sidonia, Carmona, Nie- do s Tareco: bla, y segun algunos ann Muccia; se puso lue aflige a los go en viage el vencedor camino de Toledo para Christianos. llamar á Tareco á residencia. Este Oficial salió

Tom. XII. (i) Rasis citado pag. 321. 322. Ximenez citado pag. 682

à recibirle con el mayor respeto hasta Talayera de la Reyna; pero sin embargo tuvo bastante que sufrir por la cuenta, que hubo de dar con el mayor rigor; no solo de los despojos y caudales recogidos, pero ann de todos los pasos dados en el discurso de la guerra. Muza le reprendió agriamente, como si se hubiese propasado en su comisión, y en particular le cargó la mano por la mesa verde, por verla imperfecta y falta de un pie, sin acabar de creet , que la hubiese hallado de aquel modo, como él le aseguraba. Parece que reprobó tambien su sobrada dulzura en las capitulaciones hechas con los Españoles, y que particularmente llevó à mal el haber dexado libre en la misma Corte de los Reyes Godos al Principe Oppas, hermano del Rey Vitiza, que algunos por equivocacion han llamado hijo, añadiendo de él otras muchas cosas, que no tienen fundamento en las historias antiguas. Lo cierto es, que Oppas entonces escapó sin saberse mas de él en adelante, y que Muza por despecho ( segun cuenta Isidro de Beja; Escritor de aquella edad) en Toledo y fuera de ella pasó à cuchillo los mas ilustres Caballeros. y prosiguió derramando sangre christiana por la nueva Castilla y Aragon desde Toledo à Zaragoza (1).

Toma Zaragoza : dilata sus conquistascon crueldad y barbáric.

XVI. En esta bárbara jornada tomó consigo à Tareco, no por demostracion de confianza, sino para quitarle toda libertad, teniendolo sujeto, y baxo sus mismos ojos. Se apoderó de Zaragoza, y de otros muchos pueblos de en-

tranı.

<sup>(1)</sup> Rasis , Fragmentum , &c. pag. 322. Abu Abdalla , Ptenilunii Splender. Parte I. pag. 251. Isidero

de Beja, Chronicon num. 36. pag. 299. Rodrigo Ximenez, Rerum in Misp.gess. Lib. 3. cap. ult. pag. 68.

trambos reynos, y luego corrió un largo trecho de España desde Aragon hasta Córdoba, matando y degollando á quantos podia, sin dar quartel à nadie, para echar en cara à Tareco su moderacion, y obligar al mismo tiempo á los nacionales con el horror de su barbárie á rendirse por si mismos à tan grande violencia. Causaba espanto ver la nobleza Goda anegada en su propia sangre, los viejos y niños degollados, las Ciudades despobladas, las Fortalezas echadas por tierra, las murallas mas fuertes desmoronadas, incendiadas las mieses, las campañas sin labradores, los ganados hambrientos, los hombres escaparse à los montes, las mugeres esconderse en las cuevas, los poblados convertidos en desiertos, los Templos en quarteles, los Altares en pesebres. ¿Quien podrá contar (dice Isidoro de Beja Escritor de aquel mismo siglo) las desgraçias de España? ¿Qué lengua podrá explicar el mar de infelicidades, en que naufrago nuestra nacion? Las llamas de Troya, los estragos de Jerusalen, los horrores pronostisados á Babilonia, las crueldades de los Emperadores de Roma, que lavaron sus manos en tanta sangre de Martires; todo junto vino á eaer sobre nuestras cabezas, convirtiendo esta tierra tan deliciosay feliz, en erial horrible y espantaso (1).

XVII. Muza, despues de haber esparcido Muza y Tael terror por tantas Ciudades, y hecho tributa- reco llamados rios à sus habitadores, tomó asiento en la Ciu- su Califa.

D 2

á Damasco por

(1) Anonime . Additie ad Jemnem Biclarensem, num. 45. pag. 439. Isidore de Bejs, Chronicon. num. 37. pag. 299. y 300. Andnimo , Chronicon. Albeldense, num. 78. pag. 4 it. Rasis citado. Monge Silense, Chrani-

con, num 17. pag. 279. Rodrigo Ximenez, Rerum in Wisp. gest. Lib. 3. cap. último pag. 68. Alonso el SabioChanica de España, parte 3. c. t, pag. 3. Otros machos.

dad de Córdoba, conquistada antes por Mogito, Comandante de Caballeria, baxo las ordenes de Tareco. Muy poco le duró el reposo, porque habiendo llegado noticia à Damasco de la primera discordia de los dos Generales, entrambos tuvieron orden de presentarse en la · Corte para dar razon de lo que habian obrado. Muza, pues, encargó el gobierno de España & su hijo Abdelaziz, que residia en Sevilla, y juntamente à otro Arabe amigo suyo llamado Habibo Alfaréo; y luego recogiendo quanta riqueza habia dado la guerra, en oro y plata, en galones y bordados, en perlas y piedras preciosas, se puso en viage para la Syria á fines de Septiembre del año de setecientos y trece con toda la gente de su servicio, y con quatrocientos Caballeros Españoles, vestidos à manera de Royes con coronas y cíngulos de oro. Estando ya cerca de Damasco, se halló con carta de Suleiman Abiobio, heredero del Imperio, en que le decia, que su hermano el Califa estaba muy enfermo, y vecino á la muerte, y asi suspendiese la entrada en la Corte hasta el nuevo gobierno. Muza no quiso obedecer, entró en la Ciudad con Tareco en los últimos meses del año de setecientos y catorce, presentó al Emperador Ualid Abulabbas los inmensos tesoros que traia, y entre ellos la mesa preciosísima de Alcalá de Henares, de cuyo hallazgo se gloriaban entrambos à porfia. Tareco para afrentar à su competidor, y convencer al Califa, dixo, que la mesa se habia hallado entera y cumplida sin el pie de oro postizo, que era remiendo puesto por Muza; y en realidad hizo traer inmediatamente el pie que faltaba, ocultado por él de propósito para este efecto, y lo ajustó

DE LA ESPAÑA ARABE.

tó donde habia de estar en lugar del de oro. Se ganó con esto los aplausos de la Corte, y toda la gloria de la conquista de España, dexando á su rival avergonzadisimo, y en desgracia del Principe. Entrado el Febrero del siguiente año de setecientes y quince murió el Califa Ualid; y Suleiman, que estaba ya irritado con Muza por su desobediencia y desacato, lo mandó azotar publicamente al resistero del Sol, y poner en prision estrecha hasta que pagase la multa de cien mil doblones, ó como otros dicen, de doscientos mil(1).

de los Arabes despues de la batalla del Guada- Rey Theudilete, y mucho mas, baxo el duro gobierno de mero con Abdelaziz y con Muza, que duró quince meses, desampararon el Califa. sus casas y terrenos muchísimas familias españolas, unas retirandose à las montañas de Asturias, y Galicia, donde por su distancia y fragosidad pensaban estar mas seguras; y otras abrigandose en la estrecha Corte del Rey Tudemiro, o Theudimero, que residia (parece) en lo que ahora es Reyno de Murcia, segun puede colegirse del nombre de Provincia de Tademir, o de Tudemiro con que lo apellidaron los Arabes en sus historias y geografias. Lo cierto es, que nuestro Rey Godo afligido en el ahma por las crueldades de Muza, y animado naturalmente por la fama que corria de que la Corte de Damasco: aprobaba la humanidad de

Tareco; intentó renovar en favor de toda la nacion el tratado hecho en su tiempo en las lla-

XVIII. En tiempo de la primera irrupcion Tratado del

(1) Rasis, Fragmentum Historia Hispana pag. 323. 324. Isidoro de Bela, Chronicon, num. 38. pag. : 00. Elmacino , Historia Saracenica, Lib

1. eap. 13. pag. 72. Rodrige Ximenez, Historia Arabum, cap. 20. pag. 9. Vease la Ilustracion 3.

HISTORIA CIVIL nuras de Orihuela. El Virey Abdelaziz, con quien trató del asunto, convino en lo que pedia, prometiendo, segun parece, que á los Españales, que 6 por fuerza 6, de grado se habian hecho ya tributarios del Succesor de Mahoma, y à los que en adelante se fuesen sujetando, dexaria no solo libertad y bienes, pero aun sus leves góticas, y el culto público de la Religion Christiana. Isidoro de Beja, que nos dió razon del tratado, no especifica estos capítulos, pero se coligen claramente de la conducta, que despues observaron los Arabes, permitiendo en las mismas Ciudades de su dominio Obispos v Jueces Christianos, como se verá en el discurso de la Historia. El Rey Theudimero, para dar mayor fuerza y vigor à una convencion de tan grande importancia, se sué personalmente d Damasco, y habiendo conseguido, que el Califa con sumo agrado y cortesia la aprobase y firmase, se volvió á España muy satisfecho y rebosando de gozo (1).

Casamiento Abdelaziz.

XIX. Abdelaziz entretanto se casó en Seviy muerte de Ha-con la Viuda del Rey Don Rodrigo llamada Egilona, a quien los Arabes primero apellidaron (Aila) y despues (Madre de Asemo por el hijo que tendria de este nombre. El Principe era pacifico, y segun lo concertado, trataba á los Christianos con benignidad, ni tenia otro vicio que diese en rostro, sino el de su sobrada luxuria, de que se quejaban mucho los nobles por sus esposas, é hijas. La aficion que fué cobrando á los Españoles, y á sus costumbres; el trage que tomó de los Reyes de España por am-

<sup>(1)</sup> Isidoro de Beja, Chronicos, Nubieuse, Geografia, Clima 4. Parnum. 38. pag. 300. 301. Andnime EC I. PAR. 153.

DE LA ESPAÑA ARABE.

bicion ó por politica ; la voz que se fué esparciendo de que ya en su corazon era Christiano, los recelos que tenia la Corte de Damasco de que se levantase con el Reyno; el odio que el Califa le habia cobrado por ser hijo de Muza: todo concurriria no solo al desayre que le hicieron de deponerlo à los dos años y medio de gobierno en los últimos dias de Marzo de setesientos diez y seis; sino tambien á la muerte violenta, con que acabó sus dias antes de un año. Zarado hijo de Alnabeat, y Habibo hijo de Obaida, fueron los principales autores de su fin desgraciado con inteligencia de la Corte (1).

XX. Unos catorce meses estuvo la España Hayub, y Arabe sin caudillo por las discordias que nacie- Alahor succeron (segun parece) entre el Califa y el Pueblo, delaziz. relativas al nombramiento del Virey, à que. pretendia cada uno tener derecho con independencia del otro. El pueblo por fin no quiso ceder por entonces, y puso el gobierno en manos: de Hayub Lachamita, que habia tenido mucha: parte, segun Isidoro de Beja en la muerte de Abdelaziz, aunque primo suyo, y sobrino de Muza. Este Príncipe Mahometano, que fue el quarto entre los Vireyes de España, comenzando à contarlos por Tareco; gobernó seis meses desde los últimos de Mayo de setecientos diez y siete, hasta fines de Noviembre del mismo año. Don Nodrigo Ximenez dice que lo depusieron, aunque no es creible que esto se hiciese (como añade él mismo) por orden del Califa, porque segun insinúa el Moro Rasis no fué la Corte, sino el Pueblo, que nombró por succesor al hijo de

(1) Isidoro de Beja , Chronicon , num, 42. pag. 302. Rasis, Fragmentum Misteria Hispana, pag. 324.Ro-

drigo Limenez , Historia Arabom, cap. 9. pag. 9. Yease la liustracion 3.

Abdelrahman llamado Alahor Altochi; cuyo gobierno duró un año y medio cumplido desde fines de Noviembre de setecientos diez y siete hasta mediado Junio de setecientos diez y nueve (1).

Alahor poquidad.

Por lo que puede colegirse de las re-XXI. ne la Corte en laciones obscuras de Isidoro de Beja, parece, que bierna con e el primero que puso la residencia en Córdoba, disponiendola à manera de Corte Real, no fué Hayub, como dice Ximenez, sino Alahor. Lo cierto es, que este Principe residió en ella, y tomó desde alli muy buenas providencias para la tranquilidad de los pueblos, castigando ora con estrecha prision, y ora con azotes y otras penas rigurosas à los Moros, que propasandose de lo que permitian las circunstancias, habian robado y escondido riquezas; y restituyendo á los Christianos lo que en tiempo de paz se les habia quitado injustamente, aunque hubiese sido con el pretexto de tributos, y para el Erario público. Parte con su buen modo, y parte tambien con las armas, consiguió sujetar varios pueblos, que hasta entonces no se habian rendido, desde Zaragoza, segun entiendo, hasta los Pirineos de Cataluña; y aun mas alla pasó (dice Isidoro de Beja) entrandose por la Galia Narbonense; aunque esto hubo de ser amigablemente, ó con muy poco ruido, segun el silencio de las historias antiguas de Francia, que pasan todavia mas de un año sin hablar de Moros (2).

Aŀ

<sup>(1)</sup> Rasis, Fragmentum Historia Hispania, pag. 325. Rodrigo Ximenez, Hinteria Arabum, cap. 10. pag. 9. Vease la Ilustracion 3. mum. 4.

<sup>(2)</sup> Isidoro de Beja, Crenicon, num. 42. 43. 44. pag. 303. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap. 9. y to. pag. 9.

XXII. Al-Sama Alchaulani, succesor de Al-Sama Vi-Alahor, recibió el Vireynado de manos del Carey VI. arre-lifa, que era entonces Omar Abuhafas, Prin-tos, y reparte cipe amabilisimo, cuyas bellas prendas tuyie- las tierras, ron fuerza para conquistar los corazones de los Mahometanos de España, y reducirlos à ceder sus pretensiones sobre el nombramiento de los Vireyes. El nuevo Gobernador, que tomó el mando á mitad de Junio del año de setecientos diez y nueve, arregló desde los principios el estado político de la nacion, tomando nota de todas las Ciudades y Villas tributarias, calculando lo que rendirian los tributos, disponiendo el modo con que se habian de cobrar anualmente, repartiendo entre las familias de los Arabes una porcion de las haciendas y muebles, que se habian adquirido en la guerra, y aplicando la otra porcion al Erario para los gastos publicos é indispensables (1).

XXIII. Teniendo ya arreglados los intere- Seapoderade ses de la nacion y del Principe, marchó con Narbona en el el Exército para Francia en la Primavera, se-año de 721. gun parece, del año de setecientos veinte y uno, siguiendo en esto las órdenes del Califa Jezid, Abuchalid, que habia subido al Trono pormuerte de Omar Abuhafas en el mes de Marzo: del año antecedente. Entró por Cataluña en el Rosellon, y de aqui se fue adelantando con repetidos combates hasta apoderarse de toda la Gaz lia Narbonense, y de su misma Capital, en que puso guarnicion mahometana. Esta expedicion do Arabes en Francia; que es la primera de que hablan las historias francesas, algunos modernos con Mariana la ponen en el año de setecientos

Tom. XII

y quince, honrando con ella à Tareco sin autoridad alguna; y otros al contrario la retardan hasta el de setecientos veinte y cinco, porque leveron en los Cronicones antiguos, que en este año fué la primera entrada de los Arabes en los Estados franceses, sin reparar, que la Narbonense en tiempo de los Reyes Godos no era dominio de Francia, sino de España. Los testimonios del Continuador del Biclarense, y de Isidoro de Beja, que atribuyen la jornada st Califa Jezid, y al Virey Zama ó Al-Sama; y los del Anónimo Moyssiacense, Anastasio Bibliotecario, y Pablo Diacono, que la suponen acontecida unos diez años despues de la batalla del Guadalete; nos obligan à tomar determinadamente por época el año de setecientos veinte y uno (1).

Pone cerco & re en batalla aio,

XXIV. En el mismo año continuando Al-Tolosa, y mue Sama sus conquistas, sitió la Ciudad de Tolosai, due aunque muy fuerte, y bien pertrechada se habria rendido à los enemigos, si una baralla impensada no los hubiera obligado á volver las espaldas. El caso fué, que los Franceses de Lengüedoc, Delfinado, y otras Provincias, temiendo de los progresos de los Arabes, que tan impetuosamente corrian por dominios agenos: se juntaron en numerosísimo exército con el General Eudon, que de nacion era Frances, no Vizcaino, ni Cantabro, como di

> (1) Anonimo Addich ad Journom Biclarensem wum. 51.phg. 440. Isidoro de Beia . Cronicon , num. 48. ppg. 30. Pablo Diacopa , De genie, Long-barderare, Lib. 6. cap. 46. p. 10. Anistasio Bibliotecasio, Pira S. Gregori Secundi, num. 18. 22g. 167. Anonimo , Cresiess Mege-

siscense, pag. 13%, Gervasio Tillet. berleuse , Liber de miralilibus mundi , pag. 36; Gabriel Daniel , Hurefer de Bience: Toute I. al año 731... Pag. 332. Mariana, Historia general de España, Tomo 1 Lib. 6, cap. 24. Pag. 199,

dicen nuestras Historias modernas; y entrando en combate vivísimo con los sitiadores, tendieron sobre el campo á muchísimos, y al mismo Virey Al-Sama, y luego fueron siguiendo à los restantes, que se salvaron huyendo con el Teniente General Abdelrahman. Mucho sin duda debe rebaxarse de lo que dice Anastasio Bibliotecario haber escrito el mismo Eudon al Papa San Gregorio Segundo, porque ¿ quién creerá, que en una batalla, en que no perecieron sino mil y quinientos franceses, llegasen á -morir por la parte contraria hasta trescientos setenta y cinco mil l'Los Anales Nazarianos y los Petavianos, obras entrambas de aquel mismo siglo, ponen esta accion en el año de setecientos veinte y uno; fecha que tambien insinuan Pablo Diacono, Anastasio. Bibliotecario, el Monge de Moyssac, y aun nuestros dos historiadores mas antiguos Isidoro de Beja, y el Continuador del Biclarense. Baronio, Pagi, Mariana, Pedro de Marca, y otros muchos, confundiendo las circunstancias de esta batalla con las de otra de entre Turs y Poitiers, de que se hablará mas abaxo, la han retardado sobradamentte, quien hasta el año de setecientos veinte y cinco; y quien hasta el de treinta y dos, y aun treinta y quatro; sin reparar, que en el año. de veinte y cinco ya habian muerto el Califa Jezid, y el Virey Al-Sama, autores de la expedicion; y en el de treinta y dos ya no vivia el Papa San Gregorio Segundo, à quien dirigió el General Frances la relacion de sus proezas. La batalla, pues, de Tolosa debe fixarse en el año de setecientos veinte y uno; y segun mis cuentas cronológicas, que pueden verse en las Ilustraciones, señaladamen-E 2 tc

" Historia Civit te en el mes de Diciembre (1).

Ambasa Vien Francia.

XXV. Ambasa Alcalbi succesor del difunrey VII. au to, en todo el tiempo de su gobierno, que dumenta tribu- ró quatro años y tres meses cumplidos, no tutos hace guer- vo casi otro pensamiento, sino el de la guerra ceses, muere de Francia, cuyas victorias celebraba en Espaeña con triunfos y fiestas, cargando nuevos tributos à los Christianos para satisfacer à los gastos que le ocasionaba su propio desco de gloria. -Vinole muy al caso la locura de un Judio llamado Sereno, que intitulandose Mesias, exhortaba á sus compañeros equadesamparando las casas, y dexando hacientlas y caudales, le siguiesen à la tierra prometida; pues quanto dexaban sus locos sectarios con la vana esperanza de mayores felicidades, todo por orden de Ambasa se aplicaba al fisco. Sus primeras expediciones militares no fueron may gloriosas, porque los Oficiales, á quienes las encargo, poco empeño tenian en la gloria de su General ausente, y si tomaron algunas plazas, fué mas por engaño y casualidad, que por valor y trabajo. Viendo, pues, la mala conducta de los Gefes, se resolvió à mandar el exército por sí mismo, y volvió efectivamente por el honor de sus armas, pues llegó con felicidad hasta Carcasona, y la sujetó, y luego internandose mas hacia el Rodano, obligó à los de Nimes à rendirse, y darle

£ ::

dorum, Lib. c. cap. 44. pag. 505. Baronio y Pagi eftades por Horaclo Blauco , Norn in Antium Diaconum, pag. cir. 50 , l'edro de Marca · Maien Hirpanica . Lib. 13. cap. 3. num. c. 61 paz 33;. Mariana, Hist. gen. de Erpana. Tomo r. L.b. 7. c. 3. pag, 316, Vyase la Illistracion 36 num. s.

<sup>(1)</sup> Andnimo Annales Naza-Otraviani, pag. 641, Anonimo, Additto ad Joanners Bickgronsons, num. Jr. pag. 440. 441. Isidoro de Beia. framien num, 48, pag. 305. Anasta-Smandy, 11mm. 183. Pag. 167. Moyssigeense, Chronicon Verus, pag. 137. Pablo Dincono, De gentir Longobar-٤j

DE LA ESPAÑA ARABE.

En rehenes algunos ciudadanos, que inmediatamente fueron despáchados à Barcelona. En esto enfermo Ambasa, y murio dexando dispuesto, que su General Hodera regresase con el exército à Córdoba. Los antiguos Anales franceses ponen esta guerra en el año de setecientos veinte picinco, cuya fecha corresponde con la de la muerte del Virey, sucedida à fines de Marzo del año siguiente (1).

" XXVI. Jahia hijo de Salama tomó luego las riendas del gobierno, tratando à los Christianos con la mayor equidad, ann a pesar de la violent ciero. Le sutal'el dicis, con que Hisiam Abulualid actual Califa de Damasco procuraba acaudalar dinero de todas partes. Fue cruel y terrible, dice Isidol to de Beja; pero solo con sus Arabes, que aun en tiempo de paz iban fiaciendo daño a los Espafioles; à quienes mando restituir todo lo que se les habia usurpado. Duró su gobierno tres años, un mes, y algunos dias, desde últimos de Marzo de setecientos veinte y seis hasta principios de Mayo de serecientos veinte y mievel Sus vios inflicidatos succesores Hadifa y Othe man . de cuyds liechos no hay noticia algung individual, tuvieron el mando dos años escal sos; el primero cinco meses y veinte y cinco dias hasta principios de Noviembre de setel cientos veinte y nuevels y el segundo un año, cineo meses y virece dias, hasta initad de Abril de setecientos treinta y uno (2).

Jahia Virey VIII. Justiceden Hadifa. y Othman.

En-

ray and and

mum. 52. y 53. pag. 306. 307. Andrand Annales Nazariani, pag. 640. Anonimo Annales Peraviani , pag, 411. Moyssiacense, Chronicon Verus, pag. 137. Gervasio Tilleberichse. De mirabilibus munds. pag. 365. Rodrige Ximence, Historia Arabum,

lustracion 3. num. 5.

<sup>(1)</sup> Isidoro de Beja , Crenicen , num. 54. 55.56. 57. pag. 307.308. Rodrigo Min.nez , Mir. Arabim , cap. 71. y 12. pag. 11. 12. Veat la flustricion 3. num. 6.

crueldades.

XXVII. Entro en lugar de estos Alhairam Virey XI. de. hijo de Abdelcanani, que, 6 por ser naturalmenpuesto, y cas- te cruel, ó por motivos de emulacion ó enemistigado por sus tad, persiguió a varias familias mahometanas, desterrando, azotando, y aun cortando cabezas sin actual delito, con solo el pretexto de sediciones antiguas, Ensangrentose particularmente con un Arabe muy rico llamado Zat, condenandole à muerte despues de haberle hecho dar azotes y aun bosetones con la mayor ignominia, sin respetar ni sus calidades personales, ni la nobleza de su familia, que debia sin dude resentirse de tan grave afrenta. Efectivamente por instancia de sus parientes, y de otros igualmente agraviados, pasó à España Mamet Alarcila en calidad de Juez plenipotenciario, con encargo de formarle proceso, y nombrar por Virey a un tal Abdelrahman Algafaci. Mamer, exâminada la causa, mandó, que lo decalvasen 6 rapasen segun el uso de los Godos; le diesen sin compasion una infinidad de azotes; lo hiciesen ir sobre un asno por las calles de la Ciudad cargado de cadenas, y con las manos atrasa y luego lo pasasen al Virey de Africa, para darle la última sentencia. Su gobierno duró cinco meses, y veinte y cinco dias, hasta mitad de Octubre de setecientos treinta y uno (1). XXVIII. Abdelrahman Algafaci , que à la

sazon estaba ausente, aunque dentro de Españas

pasó luego à Córdoba à ocupar el puesto del

Abdelrah-Vircy XII. vence al Moro Muniz. que se habia Antecesor, por quien estaba supliendo intericoligado con namente al Juez arriba nombrado. Desde los los Franceses principios hubo de salir à campaña para refrecontra Espa-ÁL.

(1) Isidoro de Bein, Cronicon, augi, 57, pag. 308. 309. Rodrigo Limenez, Historia Arabam, cay. num. 6.

12. pag. 12. Vesse la Ilustracion 3.

DE LA ESPAÑA ARABE. nat la ocacia de un Mahometano de Marruecos llamado Muniz, à quien para sus ideas venian muy al caso las revoluciones de los franceses. que tenian entonces à su Soberano (por testimonio de Eginardo, Secretario de Carlo Maga no) tan abatido y sin antoridad, que no era Révisino de nombre, no podia dar a los Embaxadores extrangeros, sino las respuestas que se le dictaban; no era dueño sino de su familia. y de la plaga que le daban para mantenerse; no tenia voz para mandar cosa alguna, y debia presentarse una vez al año à la Asamblea ó Consejo nacional para ser testigo de lo que sus subditos ordenaban. Con el favor de estas extravagancias de la Galia, Muniz, hombre rico y poderoso, habia logrado casarse con la hija del Frances Eudon, que convino aunque Christia. no, en tan indecoroso parentesco, para que los Moros con sus guerras no le estorbasen la que él tenia contra el Mayordomo de la Real llamado Carlos Martel, 6 Martillo. Engreido el Africano con tan nobles ataduras, formo el proyecto de apoderarse del Señorio de España, con el favor de los mismos franceses sus amigos, que necesitandolo de él, no podian negarselo. De hecho pasó à Francia à comunicar à su suegro las intenciones que tenia, y logrando desde lucgo la aprobación que esperaba, marchó con exercito à los Pirineos, comenzando desde alli mismo à derramar mucha sangre de Christianos. entre quienes hizo quemar en una hoguera al ilustre Obispo Anambaldo en Puigcerda de Cataluña: En esta misma Plaza, de que él se habia apoderado, le puso cerco el Virey de Córdoba; y aunque tuvo arte para escaparse, no lo. pudo hacer tan de secreto que no lo advirtiesen

sen los sitiadores, de suerte que persegnido por las espaldas, viendo que no podia librar ni á su muger ni à sí mismo, se echó à morir desesperadamente en un despeñadero. Abdelrahman le hizo cortar la cabeza para enviarla à Damasco. y a su viuda francesa, hija de Eudon, la destinó para hacer un regalo al Califa, que era todavia Hisiam Abulualid (1).

Entra en victorias, muere en batalla.

XXIX. El vencedor irritado contra los Francia, con- franceses por el, amparo que habian dado al resigue muchas belde, atravesó los Pirineos, se metió (dice Isiz doro de Beja) por los montes de los Vaççees, que mejor hubiera dicho Vascones de la Galia; corrió talando y saqueando hasta las orillas del Rio Garonna; y luego pasando aquellas aguas, y, atacando el exército de Eudon, que estaba acama pado por alli cerça, hizo tan grande matanza de franceses, que no se sabe el número de los muertos. Eudon fugitivo se vió precisado á humillarse á su enemigo Carlos, y pedirle ayuda contra los Moros como en defensa comun de la nacion; pero; entretanto el Virey de Córdoba prosiguió su marcha hasta el Rio Loira, entrando à sangre y fuego por las poblaciones y campos de Perigord, Angulema, Poitiers, y Turs, y en esta última Ciudad estaba ya para incendiar Iglesias y Palacios, como lo habia hecho en otras, quando avistó el exército numerosísimo de Carlos Martel, compuesto la mayor parte de Flamencos y Alemanes. Los dos, valientes Generales, acampados uno à la vista. del otro entre Turs y Poitiers, se estuvieron mirando siete dias, sin atreverse à romper der

<sup>(</sup>r) Eginardo, Visa Caroli Magni, Cronicon , mum. 52. pag. 209. 31 en el Tomo 2. de la Coleccion de Rodrigo Ximenez, Historia Arabu Cremicon , mim. 5,8. pag. 209. 310-4 Du Cheme pag. 94. Igidoro de Beja, . cap, 13. pagata. .

brar (1). Tom. xii.

las de los dos Historiadores que acabo de nom-

Ab-

Annales Tuldeuses , pag. 532. Andnimo. Vita Sancei Eucherii, pag. 7911 Bginardo , Vita Careli Magni , pag. 94. Fredegario , Crenicen, cap. 108. 109. pag. 770. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap. 13. 14. pag. 12. 13, Otros muchos, Vease la Ilustracion q. num. 6.

<sup>(</sup>E) Isidoro de Beja, Crenicen, man. 59. pag. 321. Andnimo, An-males Nazariani, pag. 640. Anoniene , Annales Petaviani , pag. 641. Anonimo Annales Tiliani , pag. 642. Andnimo , Crenicen breve, pag. 644. Monge Laureshamense Annales Francorum, pag, 645. Anonimo Anmales Mereness, pag. 276. Andnimo,

Abdelmalec Virey XIII. destruyó la España sin guerras.

XXX. Abdelmalec Alfari, succesor del dila funto, temiendo por una parte los peligros de
la la guerra, y viendo por otra, que aun despues
sin de tantos trabajos estaba todavia España muy
rica y lozana, como si nada hubiera padecido;
puso todo su conato en acaudalar y enriquecerse á costa de la nacion por qualquiera medio
que se ofrecia. Las vexaciones con que así él
como sus ministros y Jueces despojaban à todos sin distincion alguna, fueron tales y tan
barbaras por tres años continuos, que el estado
infelicísimo, à que reduxo las familias, llegó à
resonar hasta en el Asia, y mover la compasion
del Califa (1).

Tomó las Armas contra Francia, fué depuesto, y castigado.

Para evitar el castigo que le ame-XXXI nazaba, procuró lisongear à su Príncipe con emprender la guerra de Francia, que tanto en Asia deseaban; rero como iba de mala gana, y era aborrecido de todos, apenas entró por los Pirineos de Cataluña en la Narbonense à principios de la Primavera del año de setecientos treinta y siete, quando luego se volvió atras con menos gente de la que habia llevado, por no poder resistir à los ataques de Carlos Martel, que estaba entonces por aquellas tierras persiguiéndo á los hijos de Eudon. Al volver à Córdoba se encontro con la novedad de que habia llegado Acba, llamado por otros Aucupa, quien à mitad de Mayo del mismo año le puso en cadenas para exâminar sus descargos, y castigó con rigor á todos los Gobeinadores y Jueces que habian concurrido à sus iniquidades (2).

(1) Isidoro de Beia Monicon, num, 60. pag, 312. Rodrigo X menez. Historia Arabam, cap. 19. pag. 14.

640. 612. 643. Anonimo, Cremicas breve, p. 644. Isidoro de Beja Éromicos, num. 60. 61. pag. 372. Rodrigo Ximenez. Hist. Arabam, cap. 15. pag. 14. Vease la llustración 3. num. 7.

riani, Petaviani, et Tiliani, pag.

XXXII. El nuevo Virey Acba, apellida. Acba Virey do Alsalvi, hijo de Alagiageo, procedió cons-XIV. gobertantemente con mucha severidad en todo el nó con severitiempo de su gobierno. Riguroso en exigir los -tributos, lo era asimismo en proteger la inacencia, y hacer justicia á quien debia, no rocibiendo jamas el menor regalo, y juzgando á cada uno segun su propio fuero, al Arabe con las leyes mahometanas, y al Español con las godas. Limpió el Reyno de malhechores, echandolos por mar à otras tierras, para que no molestasen à los buenos, y estuviesen contentas las Provincias, como lo estaban, al mismo tiempo que lo respetaban y temian (1).

XXXIII. Aunque tan ocupado en los negocios internos, que son los de que depende la guerra de la pública felicidad, no por esto perdió de mira Francia, casla conquista de Francia, en que estaba muy embeldes. peñada la Corte de Damasco. Los Historiado. res Franceses, para engrandecer las glorias de su Mayordomo Carlos, llamado (dicen) Martillo, porque lo fué de los Moros: cuentan que habiendo estos llegado con sus conquistas hasta la Ciudad de Aviñon, el Príncipe Frances no solo de allí los echó, pero aun de toda la Galia Narbonense, quitando la vida en esta gloriosa jornada à dos Reyes Moros, el uno Ilau mado Athima, que no dicen donde era, y el otro que suponen Rey de España, sin ir acordes en el nombre, pues unos lo llaman Amor. otros Amorey, y otros Aucupa, o Acba. Alguna parte de fabula debe haber en esto, así

porque los mismos Historiadores Franceses no

Emprendió tigó á los Re-

Ximenez citado. (1) Isidoro de Beja , Cronicon , num. 61. pag. 312. 313. Rodrige

COIT-

convienen en la época, como tambien porque nos consta por las relaciones de Isidoro de Beja. testigo ocular, que el Virey Acba ni murió en guerra, ni se internó tan adelante por tierras de Francia. Es cierto que marchó con exército hácia los Pirineos; pero como estando en Zaragozi, por Cartas de Africa tuviese noticia de una rebelion, que se le armaba; en lugar de proseguir su viage, forzó la marcha para Córdoba, y de aqui para el estrecho de Gibraltar: en donde, por ser muchos los rebeldes, se embarcó para tomar tropas en Marruecos, y volviendo con ellas los pasó à cuchillo, y les quitó todas las plazas, en que se habian fortificado. De allí a poco murió de enfermedad en Córdoba á los cinco años y dias de su gobierno en el mes de Mayo del año de setecientos quarenta y dos, cometiendo el error de dexar el mando al mismo Abdelmalec, à quien justamente lo habia quitado antes por orden de la Corte (1).

Abdelmalec Virey XV. aborrecido de muchos.

XXXIV. Hisiam Abulualid, que todavia era Califa de Damasco, entendiendo las inquietudes que habia habido en España, y viendo que el espíritu de rebelion iba tomando mas cuerpo, y estendiendose poco á poco de Occidente à Levante; despachó un exército de cien mil Egypcios, que inmediatamente con su General Cultún, fueron haciendo estragos por toda el Africa hasta llegar á Tanger, donde los Mauritanos rebeldes les dieron tan horrenda

(1), Andaimo Laureshamense, Annales Francoum, a les 2005; 37. y 719. pag. 64s: Andaimo. Annales Movener al año 727, pag. 27. Audaimo, Annales Tuldenses. prg. 532. y 533. Fredegario, Cronicon, cap. 109. pag. 7/1. 7/2. Andaimo, Vita Pipini Ducis, pag. 608. Sige.

berto Gemblacense; Tronica pago 82. Gervasio Tilleberiense, De mirabilibus mondi, pagi 365. Isidora de Beja, Cronicon, num. 01. pag. 313. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap. 13. pag. 14. Vease la Ilustracion 3. num. 7.

ba-

DE LA ESPAÑA ARABE.

batalfa, que el General con dos buenos tercios del exercito quedaron todos ahogados en su propia sangre. Belgi, ó Balegio, hermano del difunto, guerrero animoso é imperturbable, recogió los residuos de la gente vencida en los últimos meses del año de setecientos quarenta y uno, Egira ciento veinte y tres, quando aun vivia el Virey Acba, y con ellas poco despues resolvió pasar à España para quitar el gobierno al nuevo Virey Abdelmalec, de quien estaban muchos muy descontentos por la fama de sus antiguas crueldades (1).

XXXV. Apenas llegó à España la noticia, Balegio Vise levantó un exército de Arabes revoltosos reyXVI.muepara facilitar su venida contra los esfuerzos con ve guerra al que el Virey se la estorvaba. Un cuerpo de los lo vence. levantados pasó à Ceuta à dar ayuda à Balegio; otros marcharon á Toledo, por ser Plaza muy respetable, y de la mayor importancia; y otros se dirigieron à Córdoba, donde residia el Príncipe. No desmayó Abdelmalec con tan grande novedad: tomó al punto las providencias necesarias: desbarató las naves de los que habian ido à Ceuta: rechazó por medio de su General Almuzaor (aunque con perdida de no poca gente) à los que caminaban para Córdoba: encargó la defensa de Toledo à su hijo Hemeli, que combidando à batalla à los sitiadores despues de veinte y sieté dias de cerco, tuvo la suerte de vencerlos enteramente en distancia de tres leguas de la Ciudad. Se tenia ya Abdelmalec por vencedor, y seguro, tanto quo escribió una carta á Balegio, exhortandole como

(1) Isidoro de Beja, Cronicon, (2) Isidoro de Beja, Cronicon, pag. 15. Abu Bakero, Venis Serica, num. 63. pag. 314. Rodrigo Xime-, pag. 32. Vense la Ilustracion 3. nez , Historio Arabam, cap. 16,

pag. 15. Abu Bakero, Vestis Serica, 1111 . 7e

noticiosos de los tratados antecedentes reconocian sobrado manifiesta la injusticia. Las tropas que dexó en España Balegio, cuyo nombre (dice Abu Bakero) se conservó en adelante en una Cohorte llamada Balegiana, tomaron à su cuenta la desensa de Athanaildo, y en el espacio de solos tres dias consiguieron de Abulchatar, no solo que se pacificase, sino aun que dieso á nuestro Rey algun genero de satisfaccion, recompensando con dones y agasajos las injurias con que le habia ofendido. Este hecho sucedido baxo el vireynado de Abulchatar, y en tiempo que habia ya en España tropas Balegianas, justifica el reynado y la época de Athanaildo, aunque hasta ahora no haya merecido lugar en los catalogos de nuestros Reyes (1).

Muere & mavuelven i dar el gobierno í rcy XIX.

XXXVIII. Se hizo tan odioșo el Virey con nos de sus sub- sus demasias, que un cuerpo de sus mismas tropas mahometanas baxo los ordenes de Zumahel, tuvo la osadia de obligarle con desacatos Thalabat Vi- y retos a salir a batalla fuera de las puertas de Córdoba. Quando ya lo vieron los rebeldes en campaña abierta, se dieron á huir como de miedo; y logrando con esto, que él les siguiese los pasos, le hicieron caer en una emboscada, donde auf varios de los suyos lo desampararon, segun estaban convenidos, y concurieron com los primeros en perseguirle, y darle la muerte. Las mismas tropas que acabaron con él à principios de Junio de setecientos quarenta y seis á los dos años, siete meses, y quatro dias de su vireynado, volvieron à dar el gobierno à Thalabat Alameli, que tuvo parte en su muerte, p

<sup>(1)</sup> Isidoro de Beja, Crenicen, aum, 39. pag. 301. aum, 67. pag. 317. Rodrigo Kimenen, Misteria

Arabum , cap. 17. pag. 16. Abu-Bak.co , Kestis Series , pag. 18.

DE LA ESPAÑA ARABE.

á quien el mismo difunto habia quitado el mando por orden de la Corte. Gobernó Thalabat esta segunda vez un año y tres meses cumplidos, hasta mitad de Septiembre de setecientos quarenta y siete, en que falleció de muerte natural, siendo Califa en Damasco Meruan Abu Abdelmalec, que reynó todavia otros dos

años (1).

XXXIX. Como la Corte de los Califas en Joseph Virey este tiempo estuviese muy revuelta, y ardien- último. Godo en guerras civiles, los Grandes del Palacio bierna con Mahometano de Córdoba, nombraron de su equidad. Carrestía en Espapropia autoridad por sucesor del difunto á Jo- na ca 750. seph Alfareo, Varon anciano y prudente, que gobernó con alguna altaneria, pero con mucho acierto y justicia. Quitó la vida sin misericordia á todos los Mahometanos revoltosos que desde los principios se levantaron contra él. para que la severidad del castigo sirviese de escarmiento à los demas : y mandó borrar del catálogo de los tributos á varias familias de Christianos, à quienes la prepotencia de algunos Moros habia cargado hasta entonces mas de lo justo. En el año tercero de su gobierno, y setecientos y cincuenta de la Era christiana, à einco de Abril en dia de Domingo, la reflexion ó refraccion de los efluvios atmosféricos, hizo parecer sobre Córdoba dos parhelios, que juntamente con el sol verdadero, formaban como tres soles: fenómeno que se tuvo en aquel tiem. po (como sucede aun ahora en el vulgo) pot indicio y pronóstico de la carestia que se padeció en toda España. Isidoro de Beja, para sig-TOM. XII.

(1) Isidoro de Beja, Cronicon, mum. 68. 79. 75. pag. 317. 318. 120. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum/

cap. 17. pag. 16. Vease la Ilustos cion 3. num. 8. y el Catalogo Cra nolugico 7. aum. 9.

nificar con viveza à sus lectores que el castigo vino de Dios, Autor verdadero y primero de todos los efectos naturales, nos representó á sus Angeles como que vinieron del cielo á quemar las mieses y talar las campañas; y de la palabra latina Angeli, transformada en Angli por algun mal copista, nació la falsa idea de que entraron Ingleses en España á saquear las Provincias (1).

rante Amer contra Joseph.

XL. Joseph en el discurso de su gobierno coto del Almi- metió el error político de desarmar las naves de guerra que tenia España, y tardó muy poco en reconocer las funestas consequencias de tan precipitada determinacion. El Almirante Amer Alcoraichita, Oficial muy rico y poderoso, cuyo magnifico palacio, situado fuera de los muros de Córdoba, conservó por algunos siglos su nombre, resentido de que el Virey le hubiese quitado el empleo en consequencia del nuevo sistema, levantó mucha gente, con que puso cerco à Zaragoza en la egira ciento treinta y seis, que seria en la Primavera del año de setecientos cincuenta y quatro; y habiendose apoderado de la plaza, tomó en ella el título de Rey. Logró Joseph el año siguiente reconquistar la Ciudad y vengarse del Almirante, llevandoselo en cadenas hasta el Reyno de Toledo, donde le hizo dar la muerte en un lugar vecino á Guadarrama: pero ya le estaba amenazando otro enemigo mucho mayor, à quien las turbulencias de la Siria habian dado motivo para pasar á España (2).

Abdelrahman á España para conquistarla.

Desde el Octubre del año de setecien-XLI. pasa de Africa tos quarenta y nueve, Abdalla Saffaho, de la

<sup>(1)</sup> Isidoro de Bein , Crenicen , num. 75. y 76. pag. 321. Rodrigo Limenez , Historia Arabum , cap.

<sup>17.</sup> pag. 16. (2) Abu Bakero , Yestis Series,

DELA ESPAÑA ARABE. familia Abbasi, habia logrado destronar á Meruan, último Califa de la Casa Ommia, y ser reconocido en Damasco por Sucesor y Vicario de Mahoma. Abdelrahman Safar, hijo de Moavia, Príncipe de sangre Real de la familia caida, con muchos de su faccion se retiró en Afriça; desde donde, habiendo averiguado que tenia partido en España, formó el proyecto de conquistarla, para restablecer alli la Soberanía de su Casa, con rotal independencia de los Califas. Executó el desembarco en las costas de Andalucía à catorce de Agosto de setecientos cincuenta y cinco, ó lo mas tarde á veinte y uno del mismo mes, quando estaba ya en camino el Virey Joseph volviendo de Toledo para Córdoba (1).

### REY III.

### PELAYO.

arece que Abdelrahman, apenas hubo entrado en España y recogido gentes para aumentar su exército, considerando que eran dos los Caudillos de toda la nacion, Joseph y Athanaildo, dividió sus tropas en dos cuer-cipio del de pos, marchando él con el uno contra el pri- Pelayo. mero, que estaba ya para entrar en Andalucía, y encargando la expedición contra el segundo à su General Allissineo Alocaili, hijo de Al-. ii **G.2** . i a 9 5

Años 755. 757· Fin del Rey. nado de Athanaildo, y prin-

<sup>(1)</sup> Elmacino, Wist. Sarracinica, 198. Abu Bakero, Vestis Serica, pag. 18b: 2. cap. 2. y 3. pag. 94. y sig. 30. y 32. Rodeigo Kimenez, Hist. Abu Abdalla, Vestis acu picta, pag. drabum, cap. 18. pag. 17. Vease, 4. Linstracion 3. min. 9.

badagian. No tenemos ninguna noticia de los acontecimientos de esta guerra entre Christianos y Moros, porque los libros en que la dexó escrita el Obispo de Beja, no han llegado à nuestros dias, y los demas Autores que nos quedan, no trataron del asunto. Pero de los hechos antecedentes y de los que se siguieron, se colige, que en aquel mismo tiempo, ó por efecto de la guerra, ó por miedo de ella, los Christianos dependientes de Athanaildo, y con ellos naturalmente el mismo Rey, se retiraron à los montes de Leon y Asturias, donde ya otros muchos se habian refugiado desde la primera invasion de los Moros; y alli, ó por muerte de Athanaildo, ó por estar ausente ó por otro motivo, proclamaron por Rey a Pelaya, hijo (dicen comunmente) del Duque Fafila. Principe de sangre Real; aunque el Monge de Albelda en su Catálogo de los Reyes de Leon, lo llama hijo de Bermudo y nieto del Rey Don Rodrigo. El nombre de Theudimero que resuena en las historias arábigas: las noticias que nos da Isidoro de Beja de este mismo Rey y del succesor Athaniildo: el no hallarse ni aun el nombre de Pelayo en los que escribieron entes del año de setecientos cincuenta y cinco: lo que asegura el Albeldense expresamente, que este Principe tomó las armas quando reynaba Joseph en Córdoba: estos y otros fundamentos, que propongo mas de propósito en las Ilustraciones, debieran persuadirnos, que la verdadera época del reynado de Pelayo, no és el año de setecientos diez y seis o diez y ocho, como dicen comunmente nuestros Historiadores, sino el mes de Agosto o Septiembre de setecientos cineuenta y cinca, quando todavia Joseph era Virey,

y habia ya comenzado Abdelrahman sus hostili-

dades contra Christianos y Moros. (1).

XLIII. El encuentro de Joseph con Abdel Abdelrahman rahman, segun las relaciones de Abu Bakeso, vences Joseph fue en el Reyno de Granada, muy cerca de Al-Mamab, que puede corresponder à Almunecar; vuelve à veny la rota que tuvo alli su exército fue tan gran- cerlo, y lomade, que se fue huyendo sin parar hasta Toledo, ta. con animo de reemplazar en aquella Ciudad las tropas que habia perdido en la batalla. Volvió efectivamente à salir para desafiar al enemigo y quitarle las conquistas que estaba haciendo por toda la España Bética; pero sus cuentas le salieron muy erradas, porque en lugar de vencen fue vencido y perdiendo desde luego el mando y la libertad en dia de Jueves trece de Mayo del año de setecientos cineuenta y seis. No por esto se le acabaron las esperanzas, pues siendo prisionere deignerra, ltuvo habilidad para escaparse vofortificarse en Mévida, y volver a levantar un nuevo exército, que dió mucho que pensar à los vencedores: Abdelmalec, hijo de Oman, Gobernador de Sevilla y General de los exér--citos de Aladelrahman , savo por sin la suerte ade probdèriou y darie la muerte en la egira cien--to quarenta: y dosy que comenzó à contarse desdecros de mayo del año de setecientos cincuenita y nueve: victoria que tuvo el Príncipe conquistador por tan gloriosa y memorable, que llamando al General, le dio en premio por esposa su hija Canza; y a dos hijos que ya él tenia, Abrahan y Abdalla, les dió los gobierud lupa sa s

Su General

pag. 457. Sebastian de Salamanca, Cronicen, num. 8. pag. 481. Vrage la llustracion 6, mum, a. y 3.

<sup>(1)</sup> Abu Bakete , Venis Series, pag. 33. Isidoro de Beja, num. 78. Pag. 322. Anónimo Albeldense y Cromeen, num. 47. pag. 450. num. 502

HISTORIA CIVIL nos de Mérida: y Alicante (1).

Abde!rahman Rey. Vence al hijo de Jo seph.

XLIV. En el dia inmediato à la primeraes proclamado prisjon de Josephi, que es decir, en Viern s dia catorce de Ma; o de seresientos cincuenta y seis, entró Abdelrahman en la Giudad de Córdoba, en cuyas vecindades habria sido la batalla, y fue alli proclamado Rey ó Miramamolin, y reconocido por Soberano independiente; pu s la proclamación, de que habla Abu Bakero, sucedida en Agosto del año antecedente, habra sido otra, hecha quizá por el exército al desembarcar en España. Aunque ya intitulido Rey, tardó simembargo muchos años en adquirir todas las tierras que eran de Moros, porque varias Ciudades le hicieron resistencia, y aun despues de la muerte de Joseph se la hizo mny larga y obstinada su hijo Mohamad Abulasuad Estando este en Córdoba encarcelado, fingió haber perdido la vista, para que:las centinelas con el seguro de que no podiá caminar sina pocos pasos y a tientas, le diesen mayor anchura; como lo hicieron. Un dia en que estaban todos mas descuidados, se llegó hasta el rio, dexóse llevar de las aguas hasta buena distancia. caminó descondoido hasta Toledo, justo allí a sus amigus, recogió mucha gente, renové la guerra con gran denuedo, peleó con mucho vigor cerca de Jaen, y luego con igual corage en las vecindades de Cazlona. Las batallas fueron sangrientas por una parte ly otra screro Abdelrahman que tenia mas gente y poder, lo apretó y -obligó a la huida, y luego lo persiguió haste Coria de Estremadura, y de aqui hasta dentro

<sup>(1)</sup> Abu Bakero cit. pag. 31. 32. Redrigo Ximenez cit. cap., 18. pag. 17. Yease la Ilustracion 3. num. 1.

y 9. donde se hallarán citados otros - Autores.

de Toledo, donde murió en prisiones en la egira ciento y setenta, que es decir, despues de entrado Julio del año de setecientos ochenta y

seis (1).

Mientras Abdelrahman peleaba cerca de Córdoba con Joseph, su General Alhasineo, que nombré poco antes, marchaba con Moros. un cuerpo de tropas escogidas hacia las Asturias, para echar de allí à los Españoles que no querian reconocer el dominio Mahometano. El Rey Don Pelayo, informado del exército que venia, se fortificó en los montes cerca de la cueva que llaman de Santa Maria de Covadonga, para tener escondida allí dentro ( segun parece) una parte de sus tropas, y sacarlas de repente en el calor de la batalla, quando menos lo temiesen los gnemigos. Viendo que ya se acercaba el Generati Alhasinee, que es el Alsaman o Aloaman, o Alchama, de Sebastian de Salamanca, y de los Monges Albeldense y Silense, procuró animar á sus gentes con palabras vigorosas ? salidas de lo interior de su pecho., Españoles esforzados, hijos de padres in-"vencibles, la gloria de España, y aun la de Dios está toda en vuestras manos. Los ene-"migos del Salvador nos degollaron à hijos y ,, padres, y nos robaron las mugeres, nos des-, truyeron las Ciudades, nos quitaron las ha-"ciendas, nos echaron de nuestras casas: der-"ribaron templos y altares, hollaron les imáge-,, nes santas, blassemaron del nombre de Jesu-"Christo. ¡ Y nosotros viviremos en ocio en " medio de tan horribles tempestades! ¡ Mira-

El Rey Pelayo gana una batalla á los Moros.

<sup>(1)</sup> Albomaido, Supplementum, pag. 33. Vense la Ilustracion 3. pag. 198. B.n Alabar, Cronelogia, num. 1. y 9. y la Ilustracion 4. pag. 198. Abu Bakero, Vestis Series, num. 1.

" remios sin venganza nuestra rulna y afrenta! "¡ No saldremos como leones contra esa cana-" lla de infieles, que se ensangrentó en nuestros ", hermanos, y deshonró à nuestras hijas! ¡ No "iremos à verter la sangre de nuestras venas ,, para humillar à los enemigos del Poderoso, "y reponer á Dios en sus altares! ¿ Qué te-"meis, Españoles, siendo amigos del Cielo y , de la Justicia. Nuestras maldades ya se lava-" ron en la sangre de los que murieron. Claman , ahora los Martires en el Cielo por la vengan-" za de sus Martirios: claman por los Templos "profanados, por los Altares ensangrentados, " por el nombre de Dios blasfemado. Ya el Cie-" lo decretó la venganza, y la quiere por nues-"tras manos. Fieles, que os deteneis?" Un alarido de contento y corage interrumpió las palabras de Pelayo; y un impulso interno de valor, de que se sintieron todos agitados, los echó de golpe en un punto sobre el exército Mahometano, que no esperaba una avenida tan impetuosa. Pelearon los nuestros como animados de Dios: hicieron tal destrozo de Moros, que el General viendo ya caidos á los mas y mejores, y entre ellos à su compañero Soliman, se puso en huida con el resto de gente por la sierra de Liebana, donde sucedió (segun dicen), que mientras pasaban los fugitivos un monte, se desgajó de repente, y se hundió con todos ellos en el rio Deva. De este suceso, que fuera muy memorable, no tenemos mas testigos sino al Monge de Albelda y Sebastian de Salamanca, que escribieron casi un siglo y medio despues; y los mismos, ademas de la derrota de los Moros (de que no debe dudarse confesandola los mismos Arabes), añaden otras circunstancis, ó

DE LA ESPARA ARABE. muy dudosas ó claramente falsas; como son, que el Obispo Oppas iba en el exército Mahometano: que los Españoles recibieron al enemigo escondidos como conejos dentro de la cueva: que las piedras y flechas lanzadas por los Moros, se revolvian milagrosamente contra ellos mismos: que los muertos en la batalla fueron ciento veinte y quatro mil, y otros sesenta y tres mil baxo las ruinas del monte. Lo que debe tenerse por cierto es que la matanza fue mucha y de la mayor parte del exército enemigo, y que la accion sucedió en el dia dos del Rabio segundo de la egira ciento treinta y nueve, que corresponde à dos de septiembre del año de setecientos cincuenta y seis, á los tres meses y diez y nueve dias del reynado de Abdelrahman (1).

XLVI. Sebastian de Salamanca despues de Vence á Monla accion que he referido dice, que Monnuza, Gobernador de Gijon, uno de los quatro primeros Conquistadores ( y segun algunos, el mismo que Muza), atónito con la fama de tan ruidosa victoria del pueblo Christiano, desamparó la plaza con sus gentes, para retirarse à lugar mas seguro y distante; pero que alcanzandole los Asturianos en el valle de Olalle á tres leguas de Oviedo, combatieron con él valerosamante hasta acabarlo con todo su exército. Añaden a esto Escritores mas modernos que el Gobernador Monnuza, aunque puesto por los Moros, era Christiano, y que como se hubiese aficiona-

TOM. XII.

(1) Abu Bakero cit. Anonimo Albeidense, Cronscon, num. 50. pag. 451. 452. Sebastian de Salamanca, Crenicen , num. 8. 9. 10. pag. 481.

482. 483. Monge Silense , Cronicon , Mum. 20. 21. 22. 23. 24. pag. 281. y sig. Rodrige Ximenez , Rerum in Hispania Gestarum, lib. 4. -cap. 2. pag. 69. 70. Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, lib. 4. pag. 71. y 72. Alonso el Sabio, Crénica de España, parte 3. cap. 2. pag. 5. 6. 7. Otres muchos.

nador de Leon.

do mucho à una hermana de Don Pelayo, y por la mucha nobleza de este Príncipe Godo, no esperase lograrla en matrimonio, le rogó que fuese à Córdoba à tratar de ciertos negocios con Tarif ó Tareco; y que hallando Don Pelayo á su vuelta que la hermana ya estaba casada contra su voluntad, levantó luego estandarte contra los Moros para vengar la afrenta. Qualquiera ve los anacronismos é inverosimilitudes de esta relacion, que se halla todavia mas circunstanciada y abultada en nuestras historias modernas. El Monge de Albelda, que muestra hablar en el asunto con mas acierto, dice, que Monnuza era Gobernador de Leon, puesto allí por Joseph, Virrey de Córdoba, para que velase sobre los Leoneses, ilamados entonces Asturianos, y que los nuestros despues de la batalla arriba dicha ( 6 porque él fuese à ayudar à los suyos. ó porque ellos saliesen á desafiarlo), pelearon tambien con él, y lo vencieron hasta darle la muerte. Los Copistas de nuestras historias más antiguas en lugar de Legio habran escrito Gegio por equivocacion; y de aqui habran sacado nuestros Escritores que hubiese en Xijon Gobernador Moro, sin reparar que el nombre antiguo de Xijon no es Gegio, sino Gigia; y que los Arabes en sus conquistas, segun todos los documentos que nos quedan, no pasaron jamas tan adelante. La noticia falsa, que añaden otros, de que Pelayo conquistó à Leon, puede haberse fundado en la verdadera rota del Gobernador de esta Ciudad, vencido por riuestro Rey (1). REY

<sup>(1)</sup> Anónimo Albeldense, Gronicon, num. 50. pag. 4514 Sebastian de Salamanca, Gronicon, num. 11.

pag. 483. Monge Silense, Cronicon, num. 25. pag. 284. Rodrigo Kimenez, Rerum in Hispania gestarum, lib. 4.

### REY IV.

#### FAFILA.

I ilustre Príncipe Don Pelayo, que merece el título de Restaurador de la libertad de los Españoles, pues los aseguró en un Rey Pelayo. pequeño Reyno con total independencia de los Arabes: acabó sus dias gloriosos á mitad de muerte de Fa-Agosto de setecientos cincuenta y siete, á los fila. dos años no cumplidos de su Reynado, segun la Cronología que defiendo en las Ilustraciones. y se enterró en la Villa de Cangas, pequeña Corte de los primeros Reyes de Asturias, que fue tambien sepultura de su Real Consorte. Ilamada (dicen ) Doña Gaudiosa. Por consejo y determinacion de los Grandes le sucedió su hiio Fafila, que reynó solo un año y ocho meses cumplidos, sin ser jamas molestado de los Moros por el escarmiento que les habia dado su Padre, ni haber salido jamas à campaña, ni hecho otra cosa alguna memorable, fuera de una Iglesia ó Ermita, que mandó levantar junto à la Corte en honra de la Santa Cruz. Parece que su diversion sue la caza, pues murió desgraciadamente entre las garras de un oso à fines de Abril (segun mis cuentas) del año de setecientos cincuenta y nueve. Éstuvo casado con Froleba ó Froiliuba; pero no consta que tuviese hijos aun con todas las razones del eru-

eap. 1. pag. 69. Lucas de Tuf, Chroicon Mundi, lib. 4. pag. 71. Alonso el Sabio, Cronica de España, pas-

te 3. cap. I. fol. 4. cap. 2. fol. &. Morales, Mariana, Ferreras. &c.

Muerte del Revnado y

dito Marques de Mondejar, porque el suponer hija suya la muger de Liufredo, Duque de Suevia, llamada Favinia, es una mera sospecha, fundada solamente en la semejanza del nombre; y la inscripcion de Cangas que le da hijos, se echa de ver, asi por su fecha errada, como por su latinidad sobrado bárbara, que no es obra de aquellos tiempos, y que se hizo á fines del siglo nono, ó principios del décimo, quando ya corrian las cronologías esradas de nuestros Reyes de Asturias (1).

### REY V.

## ALONSO I.

Alonso I. dilata su Reyno Duero, y desde Aragon

L or muerte de Fasila subio al Años 759. XLVIII. Trono Alonso Primero, á quien unos llaman el Grande; y otros el Católico, Príncipe muy digno de la corona real, asi por su valor y prurias hasta mas dencia, de que habia dado pruebas en lo paabaxo del sado, como tambien por la nobleza de su linage, pues estaba casado con Ermisenda, hija hasta Bayona. del Rey Pelayor, y era hijo de Pedro, Duque de Cantabria, descendiente (dice Sebastian de Salamanca) del gloriosisimo Principe Recaredo. El nuevo Soberano, amantísimo de sus vasallos, y muy amado de ellos, determinó desde luego seguir las huellas y exemplos de su ikus-

<sup>(4)</sup> Albeldense citado, num. . . 52. pag. 452. Sebastian de Salaman-🕰 , mum. 11. y 12. pag. 484. Redriga Ximenez , lib. 4. cap. 5. pag. 71. Lucas de Tuy, lab. 4. pag. 73.

Alonso el Sabio, parte 3. cap. 3.º fol. 12. Marques de Mondejar, Adverrestias à la Historia del P. Mariana, advertencia 61. pag. 36. Vear ec la liustracion de mum. 3. y 4.

tre Suegro, y declararse enemigo irreconciliable de los enemigos de España y de la Religion. Es listima que no nos quede ninguna relacion de sus process militares, y de las muchas y gloriosas batallas que hubo de dar á los Moros en los once años y medio de su Reynado; pues sin acciones de gran valor no podia conquistar las muchas Ciudades y fortalezas que conquistó en compañia de su hermano Fruela, ni estender sus estados, como lo hizo por Castilla, Leon, Galicia y Portugal hasta el rio Duero, y aun mucho mas abaxo. En Galicia las Ciudades de Lugo, Orense y Tuy: en Portugal Braga, Oporto, Visco y Chaves: en Leon la Capital, Astorga, Simancas, Zamora, Salamanca y Ledesma: En Castilla Avila, Sepulveda, Segobia, Osina, Coruña del Conde, Lara y Saldaña. Estas y otras muchas Ciudades y Villas se rindieron á las Armas del Rey Alonso, á quien tambien obedecian los Vizcainos y Navarros, en cuyas tierras hasta entonces no habian entrado Moros; de suerte que se estendia el Reyno Christiano desde el Océano occidental hasta los Pirineos de Aragon, y desde el Océano cantábrico hasta la última raya de lo que llaman Tierra de Campos, que viene à ser con poca diferiencia una quarta parte de toda España (1),

XLIX. En estos nuevos dominios es indez Rentieva Ciucible quanto trabajó Don Alonso en beneficio dades é Igledel público y de la Iglesia, disponiendo pobla- sias, y muere ciones nuevas donde ya no las habia, renovando Ciudades y fortalezas, restableciendo los

حميد المارية المار

<sup>&#</sup>x27;(y) Sebastian de Salamanca, Gronicon , num. 13.7 14. 20g. 484. y 485. Albeldense , Crenicen , num. 47. pag. 450. y num. 52. pag. 452.

Monge Silense, Cronicon , num. 26. pag. 284. Rodrigo Ximenez, Reium in Hispania gestarum, lib. 4. cap. 5. pag. 71.

Templos y Altares, que el furor de los infieles habia destruido, y poniendo Obispos y Pastores donde se necesitaban. Con haber conquistado tantas Ciudades, prosiguió sin embargo en tener la Corte en la Villa de Cangas, por estar mas abrigada y segura: y alli mismo à fines de octubre del año de setecientos y setenta, le sobrevino la muerte, que fue muy exemplar y eonforme à su santa vida; y aun por testimonio de Sebastian de Salamanca, Escritor del siglo siguiente, honrada con cantares angélicos que pregonaban su eterna felicidad. Se enterró con su amada Esposa en el Monasterio de Santa Maria, cerca de la Corte, y dexó dos hijos varones, Fruela y Vimaran, y una hembra llamada Adosinda, que se casó despues con el Rey Silon. Nos quedan de este Santo Príncipe una moneda y una lapida, que pueden servirnos para ilustrar su memoria, y confirmar sus conquistas. La moneda acufiada en Leon con el nombre del Rey abreviado, y con la Cruz y monograma de Jesu Christo, segun el uso de los Godos, se publicaria naturalmente quando Alonso conquistó la Ciudad. La lápida que nos da noticia de la restauracion de la Villa de Lara con fecha del año ochocientos de la Era española, setecientos sesenta y dos de Jesu Christo, puede dar algun mayor peso à mi cronología, que pone el reynado de Alonso en este mismo tiempo desde setecientos cincuenta y nueve, hasta setecientos setenta; pues en el sistema comun de nuestros Historiadores, cinco años antes de lo que dice la lápida, el Rey habia ya fallecido (1).

<sup>(1)</sup> Albeldense Cronicon, num. Salamandi, Cronicon, num. 14. y 15. 52. 54. Pag. 452. Sebastian de pag. 485. Monge Silense, Cronicon, num.

## REY VI,

# FRUELA L

sucesor de Alonso no fue su hermano Fruela el que le ayudó en las guerras, sino su hijo primogénito, que por tener el mismo ce a los Moros nombre del Tio, ha dado motivo à equivoca: en Galicia. ciones en la historia. Pensaba Abdelrahman. Rey de Córdoba, que este Príncipe, todavia mozo, no seria tan esforzado y valiente como su Padre Don Alonso; y con esto dexandose llevar de los consejos de Mohamad, hijo de Abdelmalec, que habia sido Gobernador de Córdoba, y entonces tenia ya el grado de Capitan General, resolvió atacar a los Christianos por la Provincia de Tra-los-Montes, parte de la antigua Galicia, enviando alla un exército numorosisimo con su mismo hijo Hanmar, que aspiraba en su juventud á los costosos honores de Guerrero. Don Fruela salió inmediatamente à campaña, y logró una victoria muy cumplida con total destrozo de cincuenta y quatro mil Mahometanos, y con la gloria de haber hecho prisionero al mismo hijo del Rey de Córdoba, a quien desde luego hizo dar la muerte para mayor escarmiento de los Infieles. Nuestras historias modernas, siguiendo la cronología comun.

num. 26. pag. 284, 285. Redrige Ximenez , Rerum in Hispania gestarum, lib 4. cap. 5. pag. 72. Lucas de Tuy, Chrenicon Mundi, lib. 4. pag. 23. Alonso el Sabio , Cronica de España parte 3. cap. 4. fol. 14. Vease la Ilustracion 6. num. 5. Vease la Coleccion de Lápidas del siempo de los Godos, cap. 1. art. 21. num. 1. y 2.

hasta el dia de hoy bien recibida, ponen la batalla en el año de setecientos cincuenta y quatro. ó lo mas tarde en el de cincuenta y nueve, atribuyendolaal Virey Joseph contra todas las relaciones antiguas de Christianos y Moros; y Don Juan de Ferreras que la atribuye, como debe, al General Haumar, dice, que este no era hijo de Abdelrahman, Rey de Córdoba, aunque lo diga Sabastian de Salamanca; porque siendo el Revitodavia muy mozo, no podia tener hijos que mandasen exército. En mi sistema cronológico de los Reyes no tiene lugar esta dificultad, ni otra alguna, y se hallan situados todos los heobos históricos gon la mayor naauralidad en las épocas señaladas por los Escri--tores mas antiguos , Españoles y Arabes (1).

No disgustó a los Eclesiasticos con prohibirles el matrimonio.

Las historias modernas, empezando por la del Monge de Silos, no solo trastornan La serie de los acontecimientos, sino que requevan aqui en particular la escandalosa novela con que infamarou cal Rey Vitiza, legantando a ·Fruela hasta las estrellas, por haber quitado (dicen) el sacrilego matrimonio, permitido por aquel malvado Príncipe à los Sacerdotes y Obispos,: y de aqui infieren unos, que la fortuna de Fruela en las guerras, fue premio con que Dios lo honró pontan piadoso decreto, y otros, que las rebeliones de los pueblos, sucedidas en su tiempo, y las sombras con que obscurecen su nombre los Historiadores, son obra de los Ecleout the country factor

(1) Abu Bakero, Ventis Serica, pag. 35. Sebastian de Salamanca, Cronicon, num. 16. pag. 485. Albeddense, Cronicon, num. 32. pag. 472. Monge Silense, Cronicon, num. 26. 27. pag. 285. Andnimo, Chronicon Lauitagum, pag. 416. Alon-

so el Sabio, Crenica de España, parte 3. cap. 5. fol, 20. Mariana, Hist. gen. de España, com. 1. lib. 7. cap. 6. pag, 322. Perretas, Histoire generale d'Espagne tom. 2. sig. 8. al año 760. pag. 496. Vease la Ilustracion 6. Eclesiasticos de aquella edad, irritados contra el Rey por haber perdido sus mugeres. ¿ Quién podrá sufrir, que Escritores de piedad y doctrina, sin consultar las fuentes que debieran, y sin la menor razon ni miramiento, desacrediten de este modo el Clero de nuestra nacion el

mas exemplar de todo el mundo (1)?

LII. La razon porque se ve el Rey Fruela retratado en las historias con mas sombras, que hermano. Suluces, es la muerte, que dió con sus propias ma- jeta i los Ganos à su buen hermano Vimarano por temor de ros : se casa: lo que le quitase la corona, y el motivo, porque matan. se le rebelaron los Gallegos y Navarros, pudo ser 6 su natural aspereza, qualidad que le notan los Escritores mas antiguos, ó algun manejo del Rey de Córdoba, que debia estar muy resentido por la batalla, en que murió su hijo con tanto número de Moros. Lo cierto es, que á fuerza de armas sujetó las dos. Provincias una tras otra, y vuelto de esta expedicion, se casó con una prisionera Navarra llamada Munia. que seria naturalmente doncella muy noble y distinguida, pero no (como dicen los Escritores del siglo trece ) del linage de los Reyes de Navarra, que todavia no existian; ni (como quieren otros mas modernos) hija del Duque Eudon, y hermana de Aznar, que son fabulas llenas de anacronismos, é inventadas por Romanceros. Algunos, que estaban descontentos del Rey por la dureza de su gobierno, y mucho mas por la muerte de Vimarano, tuvieron la osadia de bañar sus manos sacrilegas en

Tom. x11.

(1) Monge Silense , Cronicon , unm. 27. pag, 285, Rodrigo Ximenez , Rerum in Hisp. gost. Lib. 4. cap. 6. pag. 72. Lucas de Tuy, Cronicon mundi. Lib. 4. pag, 73, Maria-

na , Hist. Gen. de España. Tom. 1. Lib. 7. cap. 6. pag. 322. Ferreras, Histoire generale d' Espagne, Tom. 2. Parte 4. Sigle 8. pag. 493. 494. Otres muchos.

Mata á su

la sangre Real, cometiendo sin temor de Dios ni de los hombres el mas horrendo delito, á fines de Abril del año de setecientos setenta y siete, á los seis años y medio de su reynado. El Príncipe, aunque muerto en Cangas, que era todavia la Corte, se enterró en Oviedo. por haber allí dedicado una Iglesia al Salvador, que es la misma que despues renovó y eariqueció su unico y excelente hijo Alonso segundo, apellidado El Casto; pues los modernos, que le dan otra hija llamada Ximena, de su propia autoridad dieron ser à esta Señora para hacerla Madre de Bernardo del Carpio, de quien se hablará mas abaxo (1).

### REY VII.

#### URELIO.

Años 777 muerte Rey Aurelio.

omo el cetro se daba entonces segun las leyes Godas por eleccion de los Gran-Reynado y des y Prelados, y no por orden de herencia, lo del pusieron los Electores en manos de Don Aurelio, Primo del Rey Fruela, hijo del otro Fruela arriba nombrado, hermano de Alonso Primero; circunstancias, y diferencias que deben tenerse muy presentes para no caer en las equivocaciones de los menos advertidos. De

> (I) Sobastian de Salamanea, Cramicen, num. 16. pag. 486. Monge Albeldense, Cronicon, num. 53. pag. 452. Monge Silense , Cronicon , num. 27. pag. 285. Rodrigo Kimenez, Rerum in Hisp. gest. Lib. 4, cap. 6, pag. 72. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, Lib. 4. pag. 73. Alonso el

Sable:, Cranica general de España, Part. 3. cap. 5. fol. 21. y 24. Mariana, Hist. gen. de España, Tomo 1. Lib. 7. cap. 6. pag. 323. Otros muchos. Vease la Ilustración 6. num. 5. 6. Vease la Coleccion de Lápidas del tiempo de los Godos, cap. I. art. 22. num. 1.

. or. , Gil 20 :

lamanca, Croniconi, num. 17. pag. fol. 34. Mariana, Hite, gen. de Estato. Anúnimo, Cronicon Lustra paña Total I. Ill. J. cap. 6. pagl. mata-1, pag. 416. Rudrigo Ximener, 124. Ovros muchda, Yease la illustration of num. 5. y 7. Rerum in Hist. gest. Lib. 4. cap, 7. tracion 6. num, 6. 7.7. pag, 72. Lucas de Tuy, Comicon mun-

<sup>(1)</sup> Monge Albeidense, Crenicen, di, Lib. 4. pag. 74. Alonso el Sí-núm. 54. pag. 452. Sebastian de-Sa-bio, Lia Crenica, Parte 3. edp. 64

Francia no en tiempo de

LIV. En tiempo de este Rey, y no en el tuvo derecho de Silon, ni de Alonso el Casto, sue la samosa sobre España rota de los Franceses en Roncesvalles, que sien-Carlos Martel. do suceso tan memorable, y tan profundamenre sumergido en lodazales de fábulas y novelas, merece sacarse limpio y lucido de entre tantas tinieblas, y falsedades. Lo primero que debe exâminarse, son las razones que alegan los Franceses para legitimar la conquista de nuestro Reyno, à que con vivas ansias aspiraron sus Príncipes Carolinos en los siglos octavo y nono. Toman el principio de sus pretendidos derechos desde la edad de Carlos Martel, por cuyo orden (dicen) Orgero Gotlante, Gobernador de Gascuña y Guiena, y Señor de un Castillo de aquellas tierras llamado Catalon, origen del nombre de Cataluña; encargandose de echar à los Moros de esta Provincia de España, en el año de setecientos treinta y tres pasó los Pirineos por el valle de Aran con nueve Barones de muy distinguida nobleza, y otros veinte y cinco mil combatientes, que se apoderaron luego de toda la Cerdaña, y pusieron cerco en Ampurias; aunque desde aqui, por no poder resistir al enxambre de Mahometanos, que se juntó contra ellos, se vieron precisados à retirarse à los montes, donde se mantuvieron fuertes hasta la entrada de Carlo Magno, que premió la constancia de dichos Barones, dandoles estados en Cataluña con el título de Condes. Aunque todo este cuento, con otros muchos adornos y ribetes, haya merecido lugar en algunas historias modernas de Cataluña, que han pensado añadir mayor lustre à la nobleza Goda y antigua de las mas esclarecidas familias catalanas, mezclando en ellas la sangre fabulosa de los

DE LA ESPAÑA ARABE. los nueve Barones, y de los doce Pares de Francia; lo cierto es que en las historias de aquellos siglos no se halla el menor rastro de semejantes Novelas, inventadas por la vanidad de los Franceses en la época infelicísima de los Romances. El Arzobispo Pedro de Marca, y otros Escritores de su misma nacion, viendo por una parte la insubsistencia de sus Orgeros y Moncadas, y no queriendo al mismo tiempo renunciar la gloria de sus derechos antiguos, se arriman con mucha satisfaccion á los archivos de San Juan de la Peña, donde se halla notado, que en el año de setecientos treinta y siete, Armentario Conde de Ribagorza, Bencio, Obispo de Zaragoza, y et Abad de San Pedro de Taberna, afligidos con la tirania de los Moros, despacharon à Carlos Martel un Embaxador llamado Velascuto, pidiendole amparo y socorro. Pero quién no sabe quan cargado esta de papeles apócrifos el Archivo Pinnatense? ¿Quién no considera, que Bencio, Obispo de Zaragoza, y Armentario, Conde de Ribagorza, son personages desconocidos? ¿Quién no entra en justo temor, viendo que todo el paradero de la narrativa es la proteccion concedida à los Monges por el Mayordomo de la Casa Real de Francia? ¿ Quién creerá sin mayor fundamento una noticia gloriosa para los Franceses, no hallandola ni aun insinuada en ninguno de le muchos anales y documentos de aquella Naciona; Quién no repara que los tiempos de que se habla, mientras se mantenian los Moros en paz con los Españoles segun el tratado hecho con Theudimero, y al contrario estaban manejando las armas contra los Franceses dentro de la misma Francia, no eran tiempos proporcionados paraque

HISTORIA, CIVILE. 70 que Aragon y Cataluña pidiesen socorro à los que lo necesitaban actualmente, mas que ellos mismos(1)?

Ni en tiem-Breve.

LV. No son mas fundados los derechos. po de Pipino que se atribuyen á Pipino llamado el Breve, à quien (segun lo pintan Gabriel Daniel, Pedro de Marca, y otros muchos) Solinoan Duque de Cataluña entregó su persona y estados en el año de setecientos cincuenta y dos. El Escritor de los Anales de Metz, de donde se saca esta noticia, no habló en general de Cataluña, sino solo de Barcelona y Gerona; ni es Autor que merezca la mayor fé en un asunto del siglo octavo, habiendo llegado con su historia hasta los primeros años del decimo. Sin esto, es sobrado inverosimil, que semejante cosa se executase impunemente baxo el Vireynado de Joseph Alfaréo Príneipe tan diligente y severo en castigar à los Gobernadores revoltosos y en sujetarlos aun con las armas, quando era necesario, como lo hizo con el Almirante Amer, que se habia apoderado de Zaragoza. Pero aun supuesto que sucediese el caso, como se refiere; Solinoan no era mas que un Gobernador, dependiente del Virey de Córdoba, y vasallo del Califa de Damasco. Consulten los Franceses el derecho de las Gentes, las leyes de la guerra, y aun el Código natural de la razon humana, y disanme despues honradamente, si un Gobernador es dueño de los Estados de su Príncipe? Si Solinoan pudo entregarlos à Pipino, y este recibirlos de su mano? Si un instrumente tan indigno de hombres de bien puede dar a

muchos , Espanoles , Franceses , (1) Pedro de Marca, Marca Hispanica, Lib. 3. cap. 3. num. rr. Italianes. Pag. 237. Pedro Tomic, y esros

DE LA ESPAÑA ARABE. los Franceses algun derecho legítimo sobre Cataluña (1)?

LVI. A derechos tan insubsistentes podria Carlo Magno con igual razon añadirse el del casamiento de antes de ser Carlo Magno con la hija de Galafre Rey de To- vo en España, ledo en el año de setecientos sesenta y ocho. nise casó con El viage de Carlos à España para alejarse de la Mora Gasu Padre; su demora de cinco años en la Cor-liana. te de Toledo, quando no la había; sus extrahos amores con Galiana, hija de un Rey Moro no nombrado en ninguna historia; los esfuerzos del poderoso Bramante para conseguir la mano de la Real doncella; las trazas de la hija del Rey para lograr la muerte del Moro, y casarse con el Frances; las batallas, choques, y desafios entre los dos rivales; la fuerza y la porfia, con que entrambos se quebraron las lanzas; el corage con que Carlos desenvaynó su durindana, y cortando la diestra de Bramante le tomó la famosa espada apellidada Giosa; el ardor con que siguió al fugitivo hasta que pudo alcanzarlo; y acabar con su vida; el horroroso presente de la cabeza sangrienta de su rival. puesto en las manos delicadísimas de su amada Galiana, la astucia con que se huyeron para Francia los dos amantes; las averias de la Real doncella, ya prisionera de su padre, ya libertada de las prisiones por el valor de Morante, ya peregrina por montes y despoblados, ya por fin bautizada en Paris, y casada con Carlo Magno: son tales cuentos y tan de romance, que no sé, como han podido merecer lugar en muchas de nuestras historias. Lo mas sensible es, que

(1) Anduimo, Annales Merenses, al año 252. pag. 275. Pedro de Marca, Marca Hispanica, Lib. 3.

cap. 4. num. 5. y 6. col. 240. Daniel, Hist de France, Tom. 1. Tit. Pepin. pag. 365.

El Rey Carlo fué Magno convidado pasar los Piriá su Principe.

Lo cierto es, que segun las historias antiguas y verdaderas, así de España como de Francia, Carlo Magno antes de la época, de que neos por un voy à hablar, no habia estado jamas en nuestra Moro rebelde Peninsula, ni tenia sobre ella el menor derecho, ni adquirido, ni heredado. En el año de setecientos sesenta y siete tuvo una embaxada que hacen resonar los Franceses en sus historias como cosa la mas honorifica del mundo, con ser tal, y tan vergonzosa, que mucho mejor les hubiera estado el ocultarla à la posteridad. El Autor de ella no fué el Rey de Asturias, ni el de Córdoba, ni otro Principe alguno Christiano, 6 Moro, digno de merecer los oidos de un Soberano: la dispuso, y la llevó por sí mismo un tal Ben Alarabi en compañia de su hijo Joseph, y de su yerno Alaruiz. ¿Pero quién era este Personage, y qué pretendia del Rey de Francia? Era un Gobernador Mahometano de Zaragoza, que perdió el empleo por haberse rebelado à su Príncipe; y lo que solicitaba era, que el famoso Carlo Magno le ayudase à su rebelion, prometiendole, que si volvia à situarlo en Zaragoza, lo reconoceria por Soberano en

<sup>(1)</sup> Alonso el Sabio La Creni-Juan Gil, Parise Sancri Nicelai, pag.

<sup>405.</sup> y sig. Florez, España Sagrada, Tom. 14. Edicion 2. Trat. 52. cap. 6. pag. 306. y sig. Otros muchos,

DE LA ESPAÑA ARABE.

lugar de su legítimo Príncipe el Rey de Córdoba. Esta es la tan ruidosa embaxada, y este el nobilísimo objeto de toda ella, segun lo refieren ó insinuan los mismos Historiadores Franceses de aquellos tiempos, el Autor incógnito de la Vida de Carlo Magno, Egirardo su Secretario, el Poëta Saxon, el Monge de Angulema, el Autor de los Anales traducidos por Reginon. los Anales Bertinianos, los Fuldenses, los Metenses y otros; y aun los Escritores modernos mas célebres, como Gabriel Daniel y Pedro de Marca(1).

LVIII. La proposicion de Ben-Alarabi (escriben el Padre Daniel y otros Franceses con poca reflexion) era sobrado lisongera y gloriosa, fioles y Chris. para que el Rey Carlos no la abrazara con el tianos, entra mayor empeño. Consideró aquel Príncipe tan en Navarra y grande (dice su Secretario Eginardo, à quien siguen otros muchos Franceses y Alemanes); que tan bella proporcion, como se le presentaba, para hacerse dueño de algunas Ciudades de España, y dilatar asi sus dominios, no era de perderse ni despreciarse; y con tan búenas esperanzas, luego á la Primavera del año siguiente, que era el de setecientos setenta y ocho, despachó un exército à España por el Rosellon, y él se entró con otro por Gascuña y Navarra, con el fin de juntar todas sus fuerzas sobre Zaragoza en defensa del Moro rebelde. La primera accion de Carlos fue echarse de repente sobre

TOM. XII.

(1) Anonimo, Careli Magni Vita, pag. 52. Eginardo, Annales Regut Francerum , pag. 240. Poéta Saxon , De Gestis Careli Magni , lib. i: pag. 142. Monge Egolismense, Caroli Magni Vita , pag. 71. Reginon , A male: Rerum Francicatum , dag. 31. Anonimo, Annales Bertiniani, pag. 156. Anonimo, Anna-les Fuldenses, pag. 536. Anonimo, Annales Metenses , pag. 282. Andnimo , Annales Francorum auctiores, pag, 15. Daniel , Histoire de Fidice, zicula, Charle Magne, pag, 419. Pel dpo, de Marca, Marca Hispanica, libi 3. cap. 6. cel. 246.

Coligado con el Rebelde contra Espadestruye PamPamplona, Ciudad entonces de Christianos, que no estando prevenida, ni temiendo de semejante irrupcion de gentes fieles y bautizadas, hubo de ceder à la fuerza, y aun sufrir que el vencedor derribase sus muros, para que los Navarros, sin esperanza de poderse fortificar, necesariamente le estuviesen sujetos. Es innegable que Pamplona (como dixe) era de Christianos, porque consta expresamente de las historias de aquella edad, asi francesas, como españolas, aunque insinúe lo contrario por equivocacion el Autor de la Crónica Moyssiacense. Sebastian de Salamanca, Escritor del siglo nueve, asegura que hasta sus dias jamas habian entrado Moros en Pamplona, ni otra Ciudad de Navarra ni Vizcaya. El Monge de Albelda. que vivia por los mismos años, habla de los Navarros como súbditos de los Reyes de Asturias. El Autor antiguo de la vida de Carlo Magno, y el de los Anales de Francia, que acabó de escribir solos treinta y seis años despues del suceso, insinuan entrambos claramente, que la guerra de Carlos en Pampiona fue contra Christianos, refiriendo, que los vencidos por el Rey fueron los Españoles de Vasconia y Navarra, que es decir, los de Navarra alta y los de la baxa. Eginardo, Secretario de Carlo Magno, y los demas Escritores de aquella edad, suponen todos lo mismo; pues hablando de esta primera jornada, no nombran Arabes, ni Mahometanos, sino solo Españoles Navarros, 6 Vasco-Eres (1).

<sup>(1)</sup> Gabriel Daniel, Histoire de France, tit. Charle Magne, pag. 415. Angnimo, Cranicon Moussacouse, pag.

<sup>138.</sup> Sebastian de Salamanca, Cronicon, Rum. 14. pag. 485. Albeidense, Cronicon, Rum. 61. pag. 455. And

DE LA ESPAÑA ARABE.

LIX. La expedicion de Zaragoza, á donde fue à unirse el Rey de Francia con las tropas goza y otras que habian entrado por Cataluña, esta no fue las entrega al directamente contra los Christianos, de quienes no era la Ciudad; pero tampoco acarreó los Moros regloria al famoso Conquistador, que en lugar de desender à un Mahometano, enemigo del Redentor y rebelde a su Monarca, debia haber amparado la causa de Dios, echando de la Provincia à tan infame Pretendiente, y restituyen. dola á los Fieles de Jesu Christo. Pero lo cierto es, que el Gran Carlos, Príncipe muy inferior á su mucha fama, prefiriendo sus intereses á los de la Justicia y de la Iglesia, con el resguardo que tenia de un numerosísimo exército para el caso de hallar resistencia, se hizo reconoces por:Soberano de Zaragoza y de sus contornos; tomó los rehenes que le ofrecieron Ben-Alarabi y sus compañeros Abitauro y otros, que eran Gobernadores, como dicen algunos, de las Ciudades de Huesca, Barcelona y Gerona; y les volvió à entregar la conquista, segun lo convenido, como à Príncipes seudatarios. Asi refieren el caso todos los Historiadores antiguos, aun los de la misma Francia, el Autor de la vida de Carlo Magno, Eginardo, Secretario del mismo Rey, el antiguo Analista, ilustrado por Reginon, el Monge de Angulema, el Autor del Fragmento Petaviano, el Poëta Saxon, el Analista Fuldense, el Tiliano, el Bertiniano y otros muchos; pues lo que dice algun otro, que Carlos al irse de Zaragoza se llevó preso à Ben-

Toma Zaragobierno de

Anonimo , Annales Rerum Francicarum, al año 778. pag. 31. Eginarde, Annales Regum Francerum, pag. 240. Anonimo , Vita Careli Migni, Paga

53. An inimo Annales Bertiniani, pag. 156. Poēta Saxon , De Genis Caroli Magni, pag. 142.143, Otros muches.

Alarabi, no merece sé contra tantos testimonios, y tan antiguos. ¿ Quién podrá sufrir despues de todo esto la patente falsedad del Analista de Metz, y del Autor de la vida de Ludovico Pio, que avergonzandose, como parece de la injusta expedicion de Carlo Magno. se atrevieron à escribir contra toda verdad, que el Rey de Francia, movido de las quejas y súplieas de los Christianos, que lloraban en España baxo el yugo de los Sarracenos, pasó allá con inumerables tropas, para aliviar la nacion y restituir la libertad à la Iglesia de Dios? ¿ Con qué paciencia pueden leerse las historias modernas de Francia, que siguiendo la notoria falsedad de estos dos Autores, y despreciando la verdad en todos los otros, exâgeran desmedidamente la piedad y religion de Carlo Magno, y su ardentísimo zelo de la gloria del Redentor en la conquista de España? Todo su zelo no tuvo otro objeto ni ocupacion, sino la de quitar á los Christianos la Ciudad de Pamplona, y asegurar a unos pocos Moros rebeldes los gobiernos que tenian. A esto se reduxeron y no mas, las hazañas de aquel exército numeros ssimo de Franceses, Alemanes é Italianos, que (segun dicen las historias de Francia con su acostumbrada veracidad) hizo temblar á toda España (1). Pero la mala fé de los Historiadores

de ver todavía mas claramente en la relacion

Vuelve Carlos á Francia, Franceses, asi antiguos como modernos, se echa y los Navarros lo castigan con la batalla de

Roncesvalles. Ith Andnima, Caroli Magai Vita, pag. 53. Eginardo, Annales Regum Francerum, pag. 240. Andnimo., ... Annales Rerum Francicarum, pag. 3 r. Monge Egolismense Caroli Magni Vita, pag. 72. Anonimo, Frage mentum Annalium, &c. pag. 21. y

22. Poeta Saxon , De Gerris Caro-

li Magni . pag. 3 kg. Andnino , albe nalet Fuldenses , pag. 536. Anonimo, Annales Francerum, ex Cedice Jean. Tilii p. g. Anonimo, Annales Bertiniani, pag. 136. Anonimo . Annales Metenses, pag. 282. Astronomo, Vita Ludevici Pii , pag. 187. Anoninio , Annales auctieres , pag. 15.

DE LA ESPAÑA ARABE. del regreso de Carlo Magno por los mismos Pirineos de Navarra, por donde habia entrado; pues habiendo sucedido en esta ocasion la famosa batalla de Roncesvalles, que ha dado argumento tan copioso à millares de poëmas y romances, es indecible de quantas trazas se valen para cubrir esta sombrade su Gran Rey de Francia, quien apocando la victoria, quien atribuyendola à Gascones Franceses, quien callandola del todo como si nada hubiera sucedido. quien llamandola invento de Romanceros Espaholes, quien procurandola ahogar en las exâgeraciones de valor de Carlos, y de los aplausos y tesoros con que se volvió á su Reyno. Lo peor es, que la mala fé de los Franceses ha viciado las historias de otros infinitos Autores, no solo Alemanes, Italianos é Ingleses, pero aun Espafioles, que teniendo á los demas por sincéros y verídicos, como son ellos, han referido de buens fé lo que otros inventaron por sus intereses, y nos representan al Rey Carlos como á Principe Santo y Religiosisimo, y Libertador de la Christiandad Española. Perocyolviendo al asunto de la batalla, yo no pretendo que se dé sé à ningun otro sino à dos testigos, el uno de vista y el otro de oidas, enerambes Franceses, y muy empehados en apocar la victoria; apues el uno era Secretario del mismo Carlo Magno: y el otro privaba con su Real heredero Ludovico Pio. Eginardo pues en sus Anales habla en esta forma: En la cumbre del paso de los Pirineos, los Vascones que estaban en asechanza; salieron de la emboscada, y echandose sobre las ultimas filas, pusieron en gran confusion y desorden á TODO EL EXERCITO de Carlos; y aunque los Franceses en armas y en conage parecian

cian superiores á los Vascones, sin embargo quedaron inferiores por la incomodidad del lugar y -desigualdad del combate. En esta batalla perdimos el bagage, y quedaron muertos MUCHOS SEÑORES DE LA CORTE, á quienes el Rey habia fiado sus tropas; y los enemigos, como prácticos de aquellos montes, inmediatamente desaparecieron. Esta herida , recibida en los Pirineos, ahogó en el corazon de Carlos la mayor parte de las felicidades conseguidas en España. El mismo Autor en la vida de su Amo vuelve à contar la desgracia con estas palabras: El Rey en las cumbres de los Pirineos experimentó algun poco la perfidia de los Vascones; pues sien. do el lugar estrecho, y lleno de árboles y matorrales, el exército hubo de pasar como en columna y en largas filas; y los Vascones, que se habian escondido, acometieron à los de la retaguardia, los hicieron retirar hasta el Valle, entraron en combate, los mataron á todos sin dexar á vida una solo, se apoder arom del bagage, y con el far vor de la noche, que estaba ya amenazando; se derramaron por diferentes caminos. Los Franceses, por la pesadez de sus armas, y aspereza del lugar, hubieron de ceder à los Vascones, que peleaban en terreno conocido y con armadura mas tigena. Murienon en la batalla Egibardo , Proveedor de la mesa del Reyo, Anselmo, Conda de Palacio, Rodlando, Capitan de las Guardias de los confines Británicos, y OTROS MUCHOS Señores: y no fue posible vangarnos de la afrenta, porque perdimos de vista á los enemigos, sin saber en que parce del mundo hubiesemos de buscarles. El Anónimo Cortesano de Ludovico Pio, en la vida que escribió de este Príncipe. refiere la accion con las palabras siguientes: Con SET

· DE LA ESPAÑA ARABE. ser los Pirineos tan altos que casi tocan el cielo, y el paso por éllos estrechísimo, sembrado de asperezas y cubierto de tinieblas; sin embargo el Rey Carlos, no inferior en corage á los Anibales, ni á los Pompeyos, venció todas estas dificultades con el favor de Jesu Christo en su primer pasage. Pero como la fortuna es tan inconstante y voluble, quedo obscurecida esta felicidad, y afeada la gloria de lo que pudo conseguirse en España con el desgraciado regreso del Príncipe, en que fueron derrotados algunos Señores de la retaguardia, de cuyos nombres no hay para que hacer memoria en este lugar, siendo ya muy conocidos. Muy grande hubo de ser la victoria de los Espanoles, y mucha la matanza de Franceses mientras confiesa el mismo Secretario de Carlo Magno, que todo el exército se puso en desorden; que se perdió todo el bagage; que murieron los Ganerates y muchos Señores de la Corte; que se enturbió con aquella herida el corazon de Carlos; que se eclipsaron sus glorias y felicidades; que no le fue posible la venganza, ni el volver por el honor de sus banderas (1).

LXI. Los vencedores de esta famosa bara- Tiempo, lulla, que ha movido el estro de tantos Poëtas gar y circunsinsignes, y ha producido tantos Pares de Francias de dicha batalla. cia, y tantos otros Heroes fabulosos, no fueron los Vascones de la Galla, como pretenden algunos modernos sin el menor fundamento, sino los de la Navarra Española, pues estos eran los ofendidos con la destruccion de los muros de Pamplona; estos los dueños de la ့ cum-

(1) Egistardo, Annales Rigum Poeta Saxon, De Gestis Careli Mag-Francesusp., al año 776. pag. 240. m. pag. 143. Monge Silense, Cro-Viea Caroli Magni, pag. 96. Astró- nicon, num. 18. y 19. pag. 280. 281. Nomo , Vira Ladovici Pii-; pag. 287. Otros inumerables.

cumbre de los Pirineos en que pusieron la emboscada; estos los mas proporcionados para acometer con mayor seguridad, teniendo la retirada por las espaldas del exército, y no por la frente, como hubiera sucedido á los Vascones de Francia; y estos por fin los únicos que podian quitar al Rey Carlos la esperanza de vengarse, pues de los Vascones de Francia, siendo sus súbditos, se podia vengar de alli á poco, y aun entonces mismo con la mayor facilidad, saqueando sus campañas y tierras, por donde habia de pasar necesariamente. El Padre Moret. muy práctico de aquellos lugares, repara con mucha razon, que segun las relaciones de los mismos Franceses, la batalla hubo de ser en nuestra Navarra en el parage de Roncesvalles. donde quiebra el Pirineo, y abre el paso mas fix cil y mas frequentado; y añade, que el último lagar de España hacia Francia, llamado Valcarlos, es natural que tomase este nombre del destrozo del Rey Frances. El año de este memorable acontecimiento convienen todas las memorias antiguas en que fue el de sotecientos seterita y ocho ; que corresponde en mis cuentas al año segundo del Rey Aurelio. Se equivocan mucho Rodrigo Ximenez, Lucas de Tuy, el Padre Mariana y otros Historiadores modernos, que lo retardan hasta los tiempos de Don Alonso el Casto, enyo Reynado tardó todavía mas de doce años, y mucho mas palpable es el error de los que lo fixan en la última veiez de este Principe, quando ya Carlo Magno no vivia. Que la batalla se diese con acuerdo del Rev de Asturias, à quien los Navarros obedecian. es muy natural y verosimil; pero no puede afirmarse como cosa cierta, porque no hay Autor que

que nos lo diga. Lo que ciertamente es falso; aunque lo aseguren nuestras historias modernas y las de Francia, es que asistiese à ella un Rey. Garcés, por unos llamado Iñigo, y por otros. Fortuño, porque Navarra entonces todavía no tenia Reyes, como se verá en el discurso de la Historia, y lo pruebo de propósito en las Ilus. traciones (1).

LXII. Igualmente son fabulosas las hazañas No asistió á que se atribuyen en la jornada de Roncesvalles élla Bernardo del Carpio, Sual famoso Bernardo del Carpio, hijo (como di- geto fabuloso. cen) de Sancho, Conde de Saldaña y de Ximena, hermana de Alonso Segundo, que se habian unido, como personas desiguales, con casamiento clandestino, y sin noticia del Rey. Bernardo (segun refieren) criado con mucho regalo y ternura por el mismo Soberano, cuyo Sobrino era; segun iba creciendo en edad; iba cobrando mas amor á su Tio; pero al mismo tiempo llevaba muy & mal que su Padre, sin mas delito que el de haberse casado con Ximena, estuviese preso en el Castillo de Luna; y deseaba en su corazon, 6 poder hacer à la Corona algun servicio importante para merecer su libertad, ó poderlo executar por sí mismo, consiguiendo la succesion al Trono despues de la muerte del Tio. Mientras estaba con estos pensamientos se le presentó la mejor oporrunidad para ganarse el amor de toda la Nacion, y dar pruebas al mismo tiempo de su ánimo varonil

TOM. XII.

France , tom. 1. tit. Charle Magne , pag. 416. Pedro de Marca , Hinoire de Bearn , lib. 2. cap. 6. nnm. 6. pag. 153. Marca Hispanica, lib. 3. cap. 6. num. 6. pag. 248. Favin, Histoire de Navarre , lib. 2. tit. Gareia läige , peg. 75. Moret , Andee

(3) Gabriel Daniel, Histoire de del Reyno de Navarra, lib. 5. cap. i. pag. 181, y 188, Rodrigo Kimenez-Rerum in Hup. gest. lib. 4. cap. 10. fol. 74. Lucas de Tuy, Chronices mundi , lib. 4. pag. 75. Mariana , Hist, gen. de España, tom. t. lib. 7. cap. it. pag. 332. Otros muchos. Vease la liustracion 7.

y guersero. Estaban muy resentidos dos Espanoles por un tratado secreto que acababa de hacer Alonso Segundo con el Rey Carlos de Francia, ofreciendole la succesion del Reyno de España, con cal que lo abjudase con su conocido esfuerzo contra los Mahometanos Los Grandes de la Nacion, y la la frente de todos Bernardo del Carpio, hablaron al Rey en voz alta y con amenazas, declarandole que no convendrian jamas en el tratado hecho, y qualquiera otra cosa sufririan por pesada que fuese, mas bien que obedecer à Franceses, de suerte que Alonso se vió precisado á despachar embaxadores à Carlos, retratandose de lo que le habia ofrecido. Fue tal la desazon y enojo del Roy de Francia, que juntando todas las suerzas de sus Estados, se entró por los Pinineos de Na+ varra con innumerable gente; y entonces dicen que sue la famosa jornada de Roncesvalles, en que Bernardo acreditó su valor, derramando por montes y valles infinita sangre francesa. Prosiguió despues sus hazañas y proezas en los Reynados de Ramiro, Ordoño y Alonso Tercero, pidiendo siempre con repetidas instancias la libertad de su Padre; hasta que cansado de esperarla despues de haberla merecido tanto, edificó à quatro leguas de Salamanca el Castillo del Carpio, de donde tomó el apellido; y desde aqui, coligado con los Moros contra su legítimo Rey, afligió tan pesadamente á los Christianos con repetidas excursiones, que Alonso Tercero, por no tener tan formidable enemigo, hubo de prometerle la libertad del Conde de Saldaña. Pero como al punto de recobrar tan deseada prenda se encontrase el hijo sin Padre por ser ya muerto, fue tal su pesadumbre y des-

DE LA ESPAÑA ARABE. despecho; que dexando nacion y parientes, se pasó à Francia, donde murió, dicen unos, en infelicidad y laceria, y otros, con corona en las sienes, confundiendolo con Bernardo Rey de Italia, Nieto de Carlo Magno. Todo este cuento de Bernardo del Carpio y sus Padres) aunque no fuviera las incoherencias y anacronismos que tiene, basta para rechazarlo el ser obra del fabuloso Turpin, de cuya fuente pasó por desgracia nuestra à las Historias de Rodrigo Ximenez, del Padre Mariana y destantos otros (II). C. - C. C. C. C. C.

. C. C. J. D.

William to Late Block

# SILON

grader i de la lapest folda del transpositio

LXIII. 1 No constal expresamente por las Años 781. memorias antiguas, que Abdelrahman, Rey de Córdoba, vengase la infidelidad de su Gober, tuvo paz con mador de Zaragoza, y de los demas que se hai Moros. Sujeto bian-sujetado à Garlo Magno : pero es muy nas álos Gallegos. tural que lo hicibse, ó mas bien que ellos mis! Su Corte y enmos al eco de la desgracia del Rey de Francia, via. que por temor de las acmas españolas no estaba ya para amparatlos, volviesen á sujetarse á su Principes; pues asi tambien se colige de las nuevat rebeliones que succeieron en adelante quando ya reynaba en Asturias el succesor de Aurélio.

*7*86. El Rey Silon tierro en Pra-

ft) Rodeigo Kimener, Rerum in 330. cap. 172. 9 12. pag. 332. y sig.
Hispanie cestarum, lib. 3: cap. 9. cap. 17. pag. 342. Zurita, Analte
y non page 73. 74. pap. 75. 56, pag. de dragon, lib. 7. cap. 3. pag. 7.
78. Mariana, Historia general de Eryada, come 1. lib. 7. cap. 9. pag. Cros-innumerables.

lio, llamado Silon. Este Principe, que estaba casado con Adosinda, hija de Alonso Primero, y hermana del Rey Fruela, no sabemos de que familia era, pero debia ser hijo de alguna Señora que tuviese amistad ó relacion con el Rey de Córdoba, pues dice el Monge de Albeida que estuvo siempre en paz con los Moros por respeto de su Madre. Solo movió las armas contra algunos Gallegos que andaban alborotados cerca del monte Ciperio, hoy llamado Cebreros, obligandolos à rendirse y reconocer à su Soberano. Su residencia no fue en Cangas, sino en Pravia, en cuya Iglesia de San Juan, fundada por él mismo, se le dió sepultura à fines de Octubre de setecientos ochenta y seis, à los cinco años y quatro meses de reynado. Sin fundamento pretenden algunos que sus cenizas estan en Oviedo; pues las iniciales que se citan para probarlo, por su misma forma y expression se conoce que son de lápida gentílica. Igualmente debe tenerse por muy incierta la expedicion que le atribuyen algunos contra la Ciudad de Mérida, de donde dicen que sacó, à pesar de los Moros, el cuerpo de la Santa Virgen Eulalia, y lo puso en su Iglesia de Pravia en una caxa de plata; pues esta relacion no tiene otro apoyo sino el de Pelayo, Obispo de Oviedo, Escritor del Siglo doce, que la insertó en la Crónica de Sebastian de Salamanca. Tampoco debe darse sé à un Diploma que publicó el Padre Yepes del Infante Adelgastro, hijo del Rey Silon, fundador (como alli se dice) del Monasterio de nuestra Señora de Obona en Asturias; no habiendo Escritor alguno que hava dado hijos à Silon, y diciendo expresamente el Monge de Albelda que no los dexó. Ni valdria de-

DE LA ESPAÑA ARABE. decir para defensa del Diploma, que el hijo pudo morir antes del Padre; porque habiendose casado Silon poco antes de subir al Trono en tiembo del Rey Aurelio, no tuvo tiempo para tener un hijo grande y con muger, como se supone

que la tenia Adelgastro (1).

LXIV. Mucho mas fabulosa es la conquista de Gerona, que se supone hecha por Carlo bulosa de Ge-Magno en el año de setecientos ochenta y seis, rona, atribuida ocho años despues de la rota de Roncesvalles. no. Cuentan que Carlos con formidable exército de Franceses, puso cerco à la Ciudad de Gerona, cuyo Rey Machomet se le habia rebelado. y la tomó por fin con ayuda visible del Cielo, que manifestó su enojo contra los Mahometanos con lluvias de sangre, con una cruz de fuego en el ayre y con batallas de hombres entre las nubes. Los apoyos de esta fábula son las Memorias manuscritas del Monasterio de Ripoll, que no sabemos quando se escribieron, y la tradicion de los naturales de Gerona, que venera. ron al Rey Carlos como á Santo, le respetan como a su Libertador, le atribuyen la fundacion de su Catedral, y hasta la edad del Concilio Tridentino han celebrado su fiesta con Oficio propio, instituido en memoria de dicha conquista en el año de mil trescientos quarenta y cinco por el Obispo Arnaldo de Monrodon. ¿ Es creible un acontecimiento tan glorioso para Francia y para Carlo Magno, no hallandose ni aun insinuado en ninguna obra de Franceses de aquella edad, ni

Conquista faá Carlo Mag-

(1) Sebastian de Salamanca, Gremicon , num. 18. pag. 486. Monge Albeldense, Cronicon , num. 54. y 55. pag. 4;2. Yepes, Coronica de San Bonico , tom. 3, tit. Escrieuras , Etcritusa 17. fol. 24. Redrigo Ximenez, Lucas de Tuy, &c. &c. Vease la Ilustracion 6, num, 8, y la Coleccion de Lápidas del tiempo de los Godes, cap. I. art. 23. aum. I.

de los que se siguieron á ellos por tres siglos enteros? ¿ Es creible que Carlos estuviese en Cataluña al mismo tiempo que estaba en Roma, segun todas las historias de aquel mismo siglo? ¿Se podrá afianzar un hecho tan notable sobreel fundamento de un Oficio particular, compuesto cinco siglos y medio mas tarde? ¿ Será prue-😾 ba de la conquista de Gerona y de la santidad de su Conquistador, una fiesta y una tradicion popular que naturalmente comenzarian al mismo tiempo del Oficio, ó poco antes? Habiendo hecho reflexion varias veces sobre las infinitas fábulas que tenemos en España de antiguallas francesas, y hallando que sus memorias son todas posteriores al siglo once, me parece que puede fixarse la época de semejantes patrañas en los últimos años de dicho siglo, y atribuirse toda su invencion à los infinitos Franceses, que con motivo de ser nuestra Reyna de su nacion. y extremadamente aficionada à su patria, inundaron nuestra Península, apoderandose de entrambos gobiernos eclesiástico y civil, y mudando y enfrancesando (como se verá en su lugar) aun los Ritos sagrados y purisímos de nuestra Iglesia Toledana. Como la antigua avenida de Griegos en las costas de Cataluña y Valencia hizo parecer Helenicas y Argonauticas desde su origen tantas Ciudades de España que no lo eran, asi la de los Franceses en tiempo de Alonso Sexto nos dió progenitores y fundadores Galicanos que jamas habiamos conocido. El único fundamento histórico de la conquista de Gerona, es la rebelion de su Gobernador Mahometano, que para exîmirse de la Soberanía del Rey de Córdoba, pasó à Saxonia à pedir amparo à Carlo Magno, entregandosele por fegi-

DE LA BSPARATARABE. datario: un año anteside la muerto del Rey Silon en setecientos ochenta y cinco (1).

### MAUREGATO.

TXV.: L'Adosinda, Viuda de Silon, no teniendo ningun hijo, se manejo con los Grandes de la Corte, para que nombrasen por Rey à su Sobrino Don Alonso hijo del Rey Fruela, que Fábula del triya tenia edad para serlo a mas como Mauregato, buto de Donhijo espurio de Alonso Primero, lograse al mismo tiempo con sus trazas empuñar el cetro. le obligé inmediatamente à salir de la Corte, de donde fue à retirarse à casa de unos parientes maternos que estaban en Alava. Reynó Mauregato segun mis euentas solos tres años hasta fines de Octubre de setecientos ochenta y nueve, y se enterró en Pravia, donde naturalmente tendria la Corte, como su Antecesor. No se sabe de este Príncipe accion buena, ni mala; pues lo que dicen nuestras historias modernas, que para conseguir el Trono, hizo recurso á los Mahometanos declarandoseles tributario, y concertando con ellos (como ya lo dixeron del Rey Aurelio) de darles cada año cincuenta doncellas nobles y otras tantas del pueblo, es sábula muy mal forjada, y destituida de todo fundamento. El célebre Diploma del Voto de la

Años 786. 789. Reynado d**e** Mauregato.

(1) Pedro de Marca, Marca Hispaniea, lib. 3. cap. 6. col. 250, 251. Mariana, Hist. gen. de España, tom. 1. lib. 7. cap. 7. pag. 317. Farreras, Histoire generale d'Espagne, parte 4. siglo 8. pag. 517. Los Historiadores de Cataluna y otros muchos. Anónimo, Cronicop Moissiacouse, yag, 139.

batalla de Clavijo, que atribuye en general este vergonzoso asiento à los primeros Reyes de Asturias, aunque reproducido con buena sé por el Padre Maestro Florez, tiene muchos y muy patentes indicios de ser apócriso, como puede verse en las Disertaciones eclesiasticas del Padre Maestro Joseph Perez; y por otra parte es tan injustamente denigrativo de la sama de nuestros piadossismos Reyes, que mereciera quemarse públicamente como libelo infamatorio. Antes de Mauregato pone Don Joseph Pellicer en sus Anales de la Monarquía de España otros dos Reyes desconocidos, el uno llamado Fruela y el otro Alonso el Menor, justamente

rechazados uno y otro por el Marques de Mondejar, como Príncipes enteramente nuevos, y

Fin del Reynado de Abdelrahman. Su gobierno, fábricas y haza-

de que no tenemos ninguna noticia fundada (1), LXVI. Viviendo todavía Mauregato fallerció en Córdoba el Rey Abdelrahman Safar, hijo de Moavia, en el dia treinta de Septiembre del año de setecientos ochenta y ocho, y se mandó enterrar con magnificencia Real en el Alcazar de la misma Ciudad. En su largo reynado de treinta y dos años, quatro meses y diez y seis dias, puso su prineipal cuidado en la pública tranquilidad; y aunque por su natural era cruel, ora usaba rigor y ora blandura (segun las circunstancias lo pedian) aun con los mismos

Mistoire generale d'Espagne, com. 2. sig. 8. pag. 514. Joseph Perez, Distributiones, tit. Diploma celebertimum, pag. 286. y sig. Florez, España Sagrada, com. 19. tit. Gerippara, &c. pag. 329. 330. Marques de Mondeiar, Adverrencias à la hitroria del Padra Mariana, Adverrencia 107. pag. 54. Yease la Ilumeracian 6.

<sup>(1)</sup> Monge de Albelda, Cronicon, num. 56. pag. 452. Sebastian de Salamanca, Cronicon, num. 19, pag. 487. Rodrigo Kimenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 4. cap. 7. pag. 72. Lucas de Tuy, Cronicon munds, lib. 4. pag. 74. Alonso el Sabio, La Crinica, parte 3. cap. 8. fol. 26. Mariana, Hist. gen. de España, tom. 5. Mb. 7. cap. 7. pag. 326. Ferreras.

DE LIA ESPANA ARABE. mios que se le rebelaban, o por ambiciosos, 6 por descontentos. Mejoró los muros y fortines de la Ciudad de Córdoba; plantó en ella un delicioso jardin llamado por los Arabes razafa; y edificó alki mismo la celebrada Mezquita, superior en magnificencia d todas les demas de su Reyno. En su tiempo se pasaron muchos Mahometanos á España, quien de Africa, y quien aun de la Siria, y varios de ellos merecieron la gracia del Brincipe, y lograron em- a pleos de mucho honor y confiniza. Habibo, hijo de Abdelmalec, del linage de los Mericanos, y Abrahan Alazadita, hijo de Mahomad, fueron promovidos en diversos tiempos al gobierno de Toledo: Samuel Alcalbeo, General de exército tuvo el mando de la misma Ciudad, y antes habia tenido el de Zaragoza, aunque despues perdió la gracia del Príncipe, y mereció sentencia de muerte en el año de setecientos sesenta: Obaidalla, hijo de Alhagial, que habia sido Gobernador en Africa, lo sué tambien por estos tiempos en España: Taman Abu-Galeb hijo de Alcama, sen premio de la toma de Toledo, y otras hazañas militares, mandó consecutivamente hasta su muerte en las Ciudades de Huesca; Tarazona y Tortosa: Abdelsalam sué Tesoreio en Granada, y logró el gebierno de Toledo para su hijo primogenito Abderahufo, que subió despues al grado de Visir en tiempo de Abdelrahman Segundo: Hasan hijo Malec, natural de Damasco, obtuvo el empleo de Secretario de Estado, y conquistó (dico: el Moro Rasis, citado por Abu Bakero) el Reyno de Murcia, donde residieron, como se didixo antes, nuestros primeros Reyes hasta la entrada de Abdelrahman. Así otros muchos M Ara-TOM. XII.

Arabes y Africanos consiguieron en tiempo de este Príncipe los honores y empleos, à que aspiraban, ya que habian resuelto domiciliarse en España, y varios de ellos le sirvieron con fidelidad en las guerras que tuvo al principio con los Moros y Españoles pana apoderarse del Tronoi, y luego: (como queda dicho) con varios Gobernadores, que se le rebelaron (1).

Hescham ba vence á sus hermanos pre-Trono.

LXVII. Su hijo y succesor Hescham, Prín-Rey de Córdo- cipe natural de Córdoba, apellidado el Justo, pensó desde luego, como debia, en refrenar la tendientes del insolencia, no solo de sus Gobernadores rebeldes, sino tambien de los Franceses, que contra todo derecho de las Gentes los amparaban y defendian, fomentando sin ninguna utilidad de da Religion Christiana las inquietudes y turbulencias de los Estados agenos. Pero no le fué posible esta empresa hasta mas adelante, como se verá de aqui à poco, porque hallandose casualmente en Mérida, donde fué proclamado Rey; sus dos hermanos Abdalla y Soliman se valieron de su ausencia pera llamar gente y formar partido, ocupando el primero la Soberania de toda la España Arabe, y el segundo la regencia de Toledo y otras Ciudades vecinas. Muy poco tiempo, disfrutó Abdalla los honores del Trono, pues apenas llegado à Cósdoba Hescham, inmediatamente hubo de retirarse, fortificandose con su partido en el Reyno de Valencia de donde le vino el renombre de Valenciano. Echado aun de aqui por el exército Cordobes, se cerró en Toledo con el otro hermano;

<sup>(1)</sup> Abu Bakero , Ventis Series, nez Hist. Arabum, cap. 18. pag. pag. 32. 36. y 48. Rodrigo Rime-18. Vense la Ilustracion 4. gum. 1.

no; pero ni aun los dos juntos pudieron resistir á la fuerza superior, obligados entrambos por el Rey no solo á dexar la plaza, pero aun á salir de toda España, embarcandose para Marruecos. Rodrigo Ximenez-cuenta esta guerra civil de diferente manera, y añade, que el vencedor compró la paz á precio de setenta mil doblones; pero yo prefiero en las historias enteramente arábigas las relaciones de los mismos Arabes (1).

### REY X.

#### BERMUDO I.

LXVIII. IV Lientras andaban revueltos los. Años 780. Moros en guerras civiles, reynaba pacificamente en Asturias el Succesor de Mauregato, lla-Bernudo mado Bermudo, que subió al Trono, segun que renunció Darece, contra su voluntad, y gobernó con la Corona. mucha afabilidad y clemencia poco menos de dos años, hasta que alegando por motivo el orden que tenia del Diaconato, logró poder renunciar la Corona à catorce de Septiembre de setecientos noventa y uno. El Monge Silense dice, que era hijo del Rey Fruela. Rodrigo Ximenez afirma, que este Rey lo prohijó, pero que su Padre sué Vimarano. Sebastian de Salamanca, Escritor mas antiguo, y por esta. razon mas digno de fé, le hace hijo de Fruela no el Rey, sino el hermano de Alonso Pri-M 2

(1) Abu Bakero , Vestis seriea , Historia Arabum, cap. 18. pag. 18. pag. 18.

HISTORIA CIVIL mero. Aunque Diacono, sin embargo estuvo casado, y tuvo hijos, pues no solo se los dan Rodrigo Ximenez, y Lucas de Tuy, como supone el Marques de Mondejar para corregir à Mariana, sino tambien el Monge de Silos, que es mas antiguo, y aun Sebastian de Salamanca. segun algunas copias de su Crónica, donde se let, que dexó dos hijos de tierna edad, Ramiro y Garcia. Su muger, à quien unos llaman Nunila, otros Emilona, y otros Usenda, no consta propiamente como se llamaba, porque los Antiguos no la nombran. Las mismas dudas hay acerca de su sepultura; pues los que la ponen en Oviedo, son todos Escritores modernos, que no suben del siglo trece; y el Epitafio que nombra un Rey Bermudo enterrado en Ciella de Asturias à dos leguas de Tineo, y de alli despues trasladado al Monasterio de San Juan de Corias, nos dexa con la misma incertidumbre por no tener fecha, ni haber expresado claramente de qual de los Bermudos habla. El Monge de Albelda, tratando de este Rey, añade, que en su tiempo hubo una batalia, y segun algunas copias de su Crónica, insinúa haber sido en Castilla en tierra de Burgos; pero como la noticia es tan diminuta, y ningun otro habló del asunto, no sabemos entre quienes sué la pendencia, ni por qué motivo. El Monacato de Bermudo en Sahagun, aunque desendido por el Padre Maestro Yepes, se opone à lo que refiere Sebastian de Salamanca. que el Príncipe, despues de haber renunciado se quedó en la Corte, y vivió en muy buena compañia con el Succesor (1).

<sup>(</sup>I) Sebastian de Salamanca, Cro- de Albelda, Cronicon, num. 57.
micon, num. 20. pag. 487. Monge pag. 452. Monge de Silos, Cronicon,

## REY XI.

#### ALONSO II.

Alonso Segundo, succesor de Bermudo, é hijo de Fruela Primero, empuño el cetro en el dia catorce de Septiembre del año de pone la Corte setecientos noventa y uno, segun las conjetu- en Oviedo. ras que propongo en las Ilustraciones. No lo recibirian todos con igual gusto, pues segun refiere el Monge de Albelda, hubo gente rebelde y poderosa, que al año siguiente (no diez mas tarde, como dice Rodrigo Ximenez) se atrevió à encerrarlo en un Monasterio, de donde lo sacaron con noble denuedo algunos fieles vasallos, entre quienes se distinguió Teudan por su fidelidad y constancía. Como estos al libertarlo de la reclusion se lo llevaron à Oviedo; alli se quedó el Príncipe, y alli mismo se fixó la Corte, que hasta entonces, segun se entiende, habia estado en Pravia, desde que la sacó de Cangas el Rey Silon (1).

LXX. Mucho ganó con este motivo la Ciudad de Oviedo, pues el Rey tomó à su cuenta Real magnifi-

Rentieva la

Años 791. 842.

Alonso II.

mum. 32. pag. 283. Rodrige Nimemez , Rerum in Mispania gestarum , Lib. 4. cap. 6. y 7. pag. 72. y 73. Lucas de Tuy , Cronicon mundi, Lib. 4. pag. 74. Alonso el Sabio, La Cremica , part. 3. cap. 9. fol. 26. y 27. Morales, La Cronica lib. 13. cap. 29. fol. 49. Yepes, Cronica de San Benito, Tom. 3. Centuria 4. al ano 788, fol. 206. Marques de Mondejar, Advervencias á la Historia del P. Mariana, Advertencia 112, pag. 56. Vease la

Ilustracion 6. num. 5. y 70. y la Coleocion de Lápidas del tiempo de les Gedes, cap. 1. art. 24.

(1) Albeldense , Cronicon , num. 47. pag. 450 , y num. 58. pag. 453. Sebastian de Salamanca, Gronicon, num. 20. y 21. pag. 487. Monge Silense, Cronicon, num. 28. pag. 285. Rodrigo Ximenez , Rerum in Hisp. Gest. lib. 4. cap. 8. pag. 73. Vease la Ilustracion 6. num. Il.

Ciudad el cencia.

94 el ensancharla y ennoblecerla conforme à su natural generosidad, y habiendo reynado cincuenta y un años, y tres meses cumplidos, tuvo tiempo sobrado para satisfacer enteramente à sus deseos, que no solo eran de magnificencia, sino tambien de piedad y religion, como se verá en el libro siguiente, que es lugar mas propio de estos asuntos. Por ahora basta insinuar en general, que las columnas, mármoles, pinturas, Iglesias, Palacios, Tribunales, Pórticos, Baños, Posadas y demas obras públicas, hechas en Oviedo por el magnificentísimo Rey, dieron un semblante tan nuevo à toda la Ciudad. que con razon el Monge de Albelda y otros Escritores la han llamado fundacion de Alonso (1).

Fin del reycham Rey II. de Córdoba.

En el largo reynado de este Prínci-LXXI. nado de Hes- pe, tuvo Córdoba tres Reyes Moros, Hescham el Justo, à quien nombré poco antes, Al-Hakem Alradha, hijo de Hescham, y Abdelrahman Abulmotrefo, hijo de Al-Hakem. Hescham reynó siete años, seis meses y veinte, y nueve dias, desde treinta de Septiembre de setecientos ochenta y ocho, hasta veinte y nueve de Abril de setecientos noventa y seis. Aunque Principe severo, no creo que mereciese los títulos de inhumano y cruel, que le han dado algunos historiadores christianos por zelo de religion. Renovó el puente de Córdoba, haciendolo mas ancho y grandioso de lo que era antes, y acabó la insigne Mezquita comenzada por su Padre, empleando en esta fábrica (dice

<sup>(1)</sup> Albeldense citado, Sebastian de Salaminca, num. 21, pag. 488. Monge Silense , Cronicen num. 28, y 29. pag. 285. y sig. Rodrigo Xi-

menez, Rerum in Hispania gestarum, lib. 4. cap. 8. y 9. pag. 73. Lucas de Tuy., Crenicen mundi, pag. 74. Alonso el Sabio y otros muchos.

DE LA ESPARA ARABE. Rodrigo Ximenez) el botin y despojos que le tocaron en la guerra Narbonense, de que hablaré mas abaxo (1).

: LXXII. Su hijo y succesor Al-Hakemiem Reynado de pezó a mandar a los veinte y dos años de edad, Al-Hakem y munió à veinte y dos de Mayo de ochociensos veinte y dos, á los veinte y seis años, y veinte y tres dias de reynado. Desde los principios hubo dedidar con sus dos Tios Abdalla y Soliman, los mismos que habian ya salido de España echados por el antecesor. Se volvieron á fortificar en Valencia con tropas Africanas. haciendo frequentes excursiones por Andalucia, hasta que muerto Soliman en una batalla, que dicen duró tres dias, el hermano apellidado el Vatensiano capituló con el Sobrino. Concodió el Príncipe à su Tio, que viviese en Valencia; le señaló una pension vitalicia de mil doblones al mes, y otros cinco mil al fin de cada año; y se solemnizó este tratado de amistad, casandose una hermana del Rey con un hijo de Abdalla. Entre las varias rebeliones que sucedieron en su tiempo, le dieron principalmente mucho cuidado las de Toledo, y Córdoba. Fue singular el estratagema con que sua jetó á los Toledanos por medio de Ambroz y Gobernador de Zaragoza y Huesca. Sabiendo este Oficial el concepto en que le tenian los de Toledo, se sué alla con cara descubierta, fingiendo hacerse caudillo de los revoltosos: fabricó dentro de la Ciudad un Alcázar con un gran foso en medio para sujetar (Idecia el ) à los.

Rey III. de

menez. Historia Arabum, cap. 19. pag. 18. Vease la Ilustracion 4. num. s.

<sup>(</sup>r) Abu Abdalla , Vertis acu pieta, pag. 198. Alhomaido, Supplemenrum, en las notas al texto de Abu Abdalla , pag. cisada. Rodrigo XI-

y confiscaciones, dexando vidas y haciendas solo á niños y mugeres. A pesar de toda esta severidad, y de la desconfianza con que trataba á sus propios súbditos, pues aun para la guardia de su cuerpo tenia tres mil christianos esdavos; hay autores que lo alaban como á Príncipe sábio, laborioso, limosnero, amante de la justicia y de las letras. Las personas que mas se distinguieron en su servicio, fueron Mansur, hijo de Mahomad, Comandante de Caballeria, Mahomet, hijo de Basilio, que tuvo los hono-

res

DEVLA ESPAÑA ARABE. res de Visir; Abdalla Hauthorat, Tesorero Real, y despues Secretario de Estado; Abdelcarimo, hijo de Abdeluaged, Gobernador de - varias Giudades, y Conquistador de las de Jaen, Huelva, Alcalá y Zaragoza, que se habian re-. belado; y Abdelrahufo hijo de Abdelsalam, que del gobierno de Toledo fué promovido Visir, y se mantuvo con este caracter aun en el nuevo reynado despues de la muerte de Al-Hakem (1).

LXXIII. Abdelrahman Abulmotrefo, hijo y sucesor de Al-Hakem, el primero que to- Abdelrahman mó formalmente el título de Rey, vivió en el II. Rey IV. trono treinta años: y quatro meses, hasta veinte de Córdobe. y dos de Septiembre de ochocientos cincuenta y dos, alcanzando los reynados de Ramiro, y Ordoño, succesores de Alonso segundo. Fué Príncipe guerrero y letrado: se grangeó con su afabilidad el amor de todos los súbditos: cumplia escrupulosamente todas sus promesas: aborrecia de muerte la mentira, y à los mentirosos: protegia à los buenos y aplicados, y muy en particular à los amantes de la literatura : empedró las calles de Córdoba, la adornó con Fuentes y Palacios de nueva construccion, y fué el primero que traxo el agua de los montes A la Giudad pon arcaduces de plomo. Extendió sus beneficencias aun fuera de la Corte, levantando por todo el Reyno varias fortalezas, y construyendo una grande armada naval para desensa de los puertos. Consiguió por fin el ma-- yor bien 4 que puede aspirar un Soberano, que TOM. XIIcam

<sup>(1)</sup> Abu Abdalla, Vertif den pie-Da , 1980, 1984 Alhonaida y Ben Atabar en las Notas , pag. 199. Abu

<sup>11. 30. 48.</sup> Bodelgo Kimenes . Bist. Arabum, cap. s.1. 22, 23. 24. Pag. 19. 20. y 21. Vense la llustracion 4. hami 3.

es el de tener valientes Generales, y prudentes Secretarios y Consejeros, entre quienes se distinguieron Mahomet hijo de Said, nacido en España, y otro del mismo nombre hijo de Basilio, de quien he hablado poco antes. El primero que era gran Poëta, y excelente jugador de Axedrez, manifestó su zelo por el Principe en el gobierno de Medina Sidonia, y en la toma de Sevilla y otras Ciudades de que se habian apoderado los rebeldes : y el segundo ademas de los importantes servicios, hechos á la Corona con las armas, ordenó de tal suerte las alcabalas de todo el Reyno, que jamas habia estado tan rica la caxa real. No lesfaltaron cuidados y pesadumbres, como a todo Soberano y Poderoso; pues sin las inquietudes que le ocasionaron los que jamas estan contentos de ningun gobierno, porque rehusan el freno, y aborrecen la ley, le dieron tambien que sufrir los partidarios de Abdalla el Valenciano, que estando todavia vivo, aunque muy viejo, renovó sus antiguas pretensiones. Hubo de ceder por fin el ambicioso anciano á las fuerzas superiores del Rey de Córdoba, y obtuvo en las paces el Señorio feudatario de la Ciudad de Tadmir, que ahora llamamos Murcia, en donde acabó sus dias en la Egira doscientas y ocho, que corresponde à los años christianos de ochocientos veinte y tres y veinte y quatro. Oyendo su muerte el piadoso Principe, llamó á Córdoba á todas las mugeres é hijos del difunto, y les dió con que mantenerse segun su 12cimiento; pero al mismo tiempo los Grandes de la Corte (dice Rodrigo Ximenez), para cortar de raiz semejantes guerras civiles declararon, que en adelante hubiese de pasar la Corona de paDE LA ESPAÑA ARABE.

padres à hijos, sin poder alegar derecho contra estos ningun Tio, ni Sobrino, ni otro pa-

riente (1).

LXXIV. Los tres Principes Mahometanos. de que hasta ahora he hablado, todos tuvieron derrota i los guerra con nuestro esclarecido Rey Don Alon- Moros en Asso Segundo, que peleó casi siempre con la victoria a su lado. En el año tercero de su reynado, que era el setecientos noventa y quatro. hubo de salir à campaña contra un exército de Moros, que se entró por Leon hasta dentro de Asturias precipitadamente para sobrecoger á los Christianos. El Príncipe tuvo maña para llamar á los enemigos á un lugar pantanoso, de donde la retirada era muy dificil, y dandoles aqui la batalla, tendió en aquel lodazal casi setenta mil hombres juntamente con el General Mochio, 6 Mugaiz, a quien habia fiado el Rey Hescham de Córdoba tan atrevida expedicion. El Astrónomo Escritor de la vida de Ludovico Pio retarda esta batalla unos diez años; pero en caso que hable de la misma, y no de alguna otra que no sepamos, debe preferirse à su testimonio el de nuestros Escritores, como mas informados de los acontecimientos de su misma nacion (2).

LXXV. Escarmentado el Rey Hescham con Toma á Lís-boa: hace estan desgraciada guerra, que se acabó desde el tragos. primer combate, no tuvo ya valor para salir contra Christianos en los dos años que le que-

N 2

. , At) Abu Bakery', Vereis serica's pag. 33. 34. y 35. Abu Abdalla, Vestis sen pictas pag. 199. Alhomaido, Supplementum, y Ben Alabar, Crenelogia, en la misma pag. Rodrigo Limenez, Niceria Arahum, cap. 25. pag. 22. Vease la . Ilustracion 4. num. 4.

· (a) Bebanian de Salamanca, Cremicen num, 21. pag. 487, Anonime de Albelda Cremen, num. 58. mag-453. Monge de Silos, Cremen, num. 28. pag. 285. Yepes, Cronica de San Benite e. Tom. 4. vit. Escriturar, Be-critura 26. pag. 448. Astronomo. Vita Ludevici Pii , pag. 290.

Alonso II.

daron de vida. El succesor Al-Hakem algun inotivo de rompimiento bubo-de darles, aunque no lo digan las historias, pues el Rey Alonso en la primavera del año de setecientos noventa y ocho llegó con su exército hasta: Lis-... boa, y se apoderó de la Cindad. Es muy sensible el silencio de nuestros historiadores, que no nos dan relacion alguna, ni de esta victoria tan notable, cuya fama resono con gloria en la Corte de Francia, como se verá mas abaxos ni de los vario's acontecimientos de guerra, que flubieron de acompañarla. Solo el Autor de los Anales Complutenses, que acabó de escribir en el año de mil ciento veinte y seis, insinuó una rota del exército Cordobes, y aun esto con tanta obscuridad, que asi en ellos como en los Anales Toledanos que copiaron la chusula, queda'el sentido incierto y muy dudoso (1).

Entradas de " Moros en Cas.

LXXVI. Si merecen se los manuscritos de Compostela , conocidos con el nombre de tilla y Vizca. Tumbo negro, obra sobrado distante de los tiempos de que se trata; un Moro llamado Albutamen, que seria General de exército, y ha bia estado en Alava algunos años ántes, en el de ochocientos y seis se entró con sus tropas por tierra de Burgos hasta el rio Pisuerga, y en el combate que alli tendria con los Christianos, le quitaron la vida. Rodrigo Ximenez, que tambien escribió hiuy tarde, respecto de los tiempos de Alonso Segundo, pone ouncepedicion de Moros en la Egira doscientas, que es decir, en los últimos cinco meses del año ·de ochocientos y quince, ó en los siete prime-

Pig. 58. Anonimo, tarell Magni Pita, Francisarum Tag. 40. Abduime An-

<sup>·</sup> nales Metentes, pag. 228. Audu maler-Cumplurentes , pag. 370. And-numo, Annales Teledoper, pag. 38s.

DE LA ESPAÑA ARABE. ros del siguiente. Dice, que Abdelcatimo el ... valiente General del Rey Al-Hakem cercó la Ciudad de Calahorra por orden de su Soberano, pero viendo despues de algun tiempo, que el trabajo era inutil, ó sobrado largo, se echó à saquear todas aquellas tierras hasta el snar de Vizcaya, y se volvió à Córdoba cargado de botin:(1).

LXXVII. Mas segura es la batalla de Ga- Rota de dos licia, que ponen nuestros Escritores del siglo exércitos mooctavo en el año treinta del reynado de Alonso, que corresponde al de ochocientos veinte \* uno. Alabez y Melic, dos Generales del Rey Al-Hakem, pasaron el Duero cou dos exércitos, y entraron por diferentes caminos en el Reyno de Galicia, llegando con sus excursiones hasta Mondonedo, si merece sé una Escrisura citada por el Padre Florez, donde se supome destruida por estos tiempos la Iglesia de Santa Maria de Brotoña. Mas sea de esto lo que se fuere plo cierto es que Alonso Segundo, di vidiendo sus fuerzas, se echó, a un mismo tiempo sobre los dos exércitos, y consiguió derrotarles con muerte de entrambes Generales. Nuestros, Escritores de aquellos tiempos, que refirieron muy pocos bechos, y con sobrada brevedad no especifican las circunstancias de ceta doble victoria, cuya noticia hubo de ser sin duda muy pesada para el Rey de Córdoba. que quiza no tuvo tiempo para vengare, aun queriendolo, por haberle alcanzado la muerte al ano signiente (2).

(1) Andalmo , Annales Compes-dellani, pag. 318. Rodrigo Ximenez, Birrais Arolam, esp. 34. pag. 25. , (2), Sebastian de Salamanca, Stonicon , mun. 42, pag. ,488, Albah

 Que non en la loige ab of a to π. τ. Repe dense, Cronicon , Mum. 58. pag. 453. Rodrigo Ximenez , Rerum in Hispania gestarum ; lih. 4. cap. 12/ pag. 75 - Florez , España Sagrada , Tomo 18, Trat. 58, cap. 4. pag. 24.

rosen Galicia.

bos Reyes, Mahometano. Alonso.

Un Moro re LXXVIII. Reynaba ya su hijo y succesor, beldes entram quando un Mahometano muy poderoso natural de Mérida, llamado Mazmuth ó Maumit, desy Christiano, pues de haberse mantenido largo tiempo sobre las es vencido por armas contra su Rey Abdelrahman, se entró fugitivo en tierra de Christianos à pedir asilo à nuestro monarca, que por su natural clemencia se lo concedió en Galicia con la esperanza de que hubiese de vivir segun su promesa sin el menor desasosiego del Público. Efectivamente asi lo hizo por siete años cumplidos: mas luego de repente, dexandose llevar de su espíritu inquieto y revoltoso, comenzó á llamar Moros en su ayuda, fortificandose en un Castillo, que llamaban de Santa Christina, desde donde con frequentes salidas iba cautivando Christianos, y talando sus haciendas. Informado Alonso de tanta ingratitud é infidelidad, marchó à sitiar el Castillo con buen golpe de gente, y habiendo logrado la mueste del rebelde desde el primer ataque, la dió consecutivamente à otros cincuenta mil Mahometanos, que tantos habian acudido de los Estados del Rey de Córdoba para fomentar su rebelion (1).

Expediciones los Moros. Batalla naval de un Conde de Ampurias.

LXXIX. Los Arabes de España, viendo maritimas de que en tanto tiempo, y con tan frequentes tentativas no podian jamas adelantar un paso dentro de nuestra Península, se resolvieron Allevár las armas por mar y tierra contra otras naciones, de quienes esperaban sacar mas provecho sin tanta dificultad y trabajo. Sus excursiones maritimas comenzaron baxo el-reynado de Alonso en el año de setecientos noventa y ocho.

30, pag. 287, 288; Rodřige Kimenez eit. Lucas de Tuy , Alonso el Sabio y etres muchos,

<sup>(1)</sup> Sebastian de Salamanca citado, pag. 488. 489. Albeldense citade. Monge de Silos, Cronicon, muni.

DE LA ESPARA ARABE. y-se dirigieron à saquear las costas é Islas del mediterraneo, empezando por las Baleares, como mas vecinas. Algunos Escritores Franceses del siglo nono y decimo aseveran, que Mallorca y Menorca por los daños recibidos en esta ocasion, al año siguiente no solo pidieron ayuda à Carlo Magno, que es en lo que convienen todos, sino que se le entregaron tambien como. à Soberano; pero esta entrega, aunque bien recibida en las historias modernas, debe ser invento de la vanidad francesa, porque no solo no habla de ella el antiguo Poëta Saxon, pero ni aun el mismo Secretario de Carlos que escribió en dos obras diferentes la vida y anales de su amo con los mayores elogios y exâgeraciones. Cerdeña y Córcega, y aun la Isla de Candia mucho mas distante, tuvieron tambien que sufrir con los, frequentes desembarcos é irrupciones de Moros; la primera en los años de ochocientos seis, doce, y veinte; la segunde en ochocientos siete vinueve, diez, y doce; y la última, que quedó por los Moros, en el año de ochocientos veinte y tres. En algunas de estas ocasiones fueron batidos los Infieles; pero comunmente se volvian vencedores, y con muchos cautivos, ora Seglares, y ora Eclesiasticos y Monges, y aun à veces se quedaban dueños de varies Villas y Ciudades. Ermengario Conde de Ampurias en el año de ochocientos y trede los esperó que volviesen de Córcega, donde habian hecho mucho botin, y atacandolos al paso cerca de Mallorca, les cogió ocho naves con quinientos Corsos cautivos, de cuya pérdida se vengaron, echandose sobre Niza y saqueandola, y luego asaltando á Civitavecchia, y despues à Cerdeña, de donde por fin

HISTORIA CIVIL · PÒA fin hubieron de retirarse para no perder el resto de la armada (1).

Los Maho-Narbonense.

LXXX. Pero las principales guerras de los metanos reco- Miramamolinos de Córdoba fueron contra Franbran a Gerona cia de quien estaban muy resentidos, y con los Franceses razon, por el amparo, que daban a sus reen la Galia beldes. El Rey-Hescham en el año de setecientos noventa y tres, mandó que su General Abdelmalec marchase con exérciro à tomar venganza asi de los Franceses como de los rebeldes sus protegidos; y efectivamente lo logró con indecible pesadumbre de Carlo Magno. como lo insinúa su mismo Secretario Eginardo en los Anales de los Reyes. El exército Mahometano sujetó lo primero la Ciudad de Gerona, cuyo Gobernador infiel à su Principe (segun queda dicho) se habia entregado à Callos en Saxonia desde el año de setecientos ochenta y cinco. De aqui pasó adelante por los Pirineos hasta llegar à Narbona ; puso suego à la Ciudad y sus contornos ; y luego tomo el camino para Carcasona, quemando y talando de paso todas las tierras y lugares. En esto-se prosentó el Conde Guillelmo, General de Carlos con otros muchos Condes, y mameroso exercito de Franceses, para atalar el daño spue iban haciendo los enemigos tan rapidamente. No temieron los Moros: dieron la botalla con rando valor, que murió infinito pueblo christiano con muchos de sus Condes y Oficiales; y apet illoui. T

Lead to a later than the

Tth Andrims , Angler rapus geseie Carali Mogue, pag. 1631. Egi-Brancicarum , pag. 40. 45. 46. 47. nardo , Angales Regum Franciscum, 48. y 49. Andrimo , Carali Magui - yag. 249. 254: 255. TYPD255 y Seita, pag. 19. 62. 63. 65. 9 67.
Anónimo, Annales Bertiniani, pag.
263. 272, Anónimo, Annales Fuldives, pag. 536. Poeta Saxon, De
Mariano, Kavertencias a la Historia del Padre
Mariano, Kavertencia Teji, pag. 326.

DE LA ESPAÑA ARABE. mas pudo salvarse Guillelmo con la poca gente que se libró de la muerte. Los vencedores prosiguieron haciendo estragos, ya por una parte, ya por otra, de suerte que la carestía en aquel año fue muy grande por toda la Provincia. y luego digron la vuelta para España con muy rico botin y muchísimos prisioneros. Rodrigo Ximenez añade, que los Christianos vencidos se vieron precisados á cargar tierra como jumentos, y llevarla sobre sus hombros desde Narbona hasta Córdoba, para la fabrica de la Mezquita: pero los Autores mas antiguos no cuentan semejante barbarie , ni es creible que los Moros hicieran cargar en Francia materiales de que no necesitaban en Andalucía (1)

Carlo Magno, segun claramente Consequencias se colige do las historias de aquellos tiempos, de la jornada aunque muy apessadumbrado por lo subedido, de no pudo vengarse del agravio por entonces, porque le fue preciso echar todo el poder de sus armas sobre los Saxones, que por el mismo tiempo se le habian rebelado. En Cataluña sin embargo se vengaron los Christianos de alguna maners luego al aboolguieme, ganando una bata-Ila à los inficles genta de Barcelona; pues segun los Capitulares de Francia, publicados por Ba-Lucio, uno de los Christianos vencedores. Ilamado Juana negaló 4 Ludovico Pio un excelente caballo, con otros despojos militares que habia adquirido en la accion, y consiguió en ra--compensa algunas haciendas desamparadas, que con la irrupcion de los Arabes habian quedado TOM. XII.

(1) Anúnimo, Cronicon Meiseiaceme, pag. 141. Podia Saxon, De gestis Caroli Magni, pag. 157. Egnardo, Annales Regum Erencomm. pag. 247. Anónimo Annoles Fuldenser; pag. 418. Rodeigo: Ximistez, Historia Arabum, cap. 19. pag. 12. sin dueño. En el año inmediato, que fue el de setecientos noventa y cinco, dice Rodrigo Ximenez, que dieron los Moros en una emboscada de Gallegos, y perdieron en la refriega mucha gente: pero ni de esta accion, ni del saqueo que supone hecho por los mismos en Galicia quatro años antes, no encuentro memoria en nuestros Historiadores mas antiguos. En la Crómica Moissiacense hallo solamente notado, que tres años despues de la desgracia de Narbona, teniendola todavía presente el Rey Carlos, envió desde Saxonia un exército, que entrandose por los Pirineos en España, saqueó varias tierras de los Mahometanos; y luego se volvió 6lizmente, pero sin haber hecho ninguna conquista (1).

Franceses Ilavarios Moros rebeldes.

LXXXII. Lo que no pudo Francia con les mados otra vez armas desde la rote de Roncesvelles . lo consta España por guió poco a poco con el favor de los Rebeldos. siguiendo el sistema adoptado por Carlo Magno de darles ayuda contra el Soberano, para entrarse de este modo en dominios agenos. Un Duque 6 General Hamado Bahalac, que tenia 4 su cargo , segun parece ; los Pirincos de Arugon, donde confinaban los Moros con los Christianos en el mismo año de setecientos no venta y seis, en que entró en España el exército Frances, envib embanadores à Tolosa officciendo su amistad à Ludovico Pio, que da recibió con mucho agrado. Con igual alevosía et Gobernador de Barcelona llamado Zato, y Abdalla el Valenciano, pretendiente del Trono de Córdoba, se presentaron á Carlo Magno en el

<sup>(1)</sup> Eginardo , Annales Regum - Rodrigo Nimenez , Historia Ara-Francorum, pag. 247. Balucio, Marbum, cap. 20. pag. 19. Anduime, ea Hispanica liber quartus, col. 345. . Cronicon Moissiacense, pag. 142.

DE LA ESPARA ARABE. año de setecientos noventa y siete, ofreciendole el primero la Cludad de Barcelona si lo amparaba en su rebelion, y pidiendole el segundo que lo asistiese en sus pretensiones (1).

LXXXIII. Animado Ludovico Pio con ofertas tan lisonjeras, y obligado al mismo tiem- Pio, en virtud po por los órdenes, de su Padre, pasó luego a de las ofertas España con exército, llevandose consigo al pretendiente Abdalla para ponerlo, como lo hizo, conquista en lugar seguro, fiandolo à personas: de su: sa. Cataluña. Se tisfaccion, à quienes dispusa el mismo que la spodera de luentregasen. Pensaba el Príncipe Frances, que gares despollegando à Cataluña, entraria inmediatamente en Barcelona como Señor de elle segun las promesas de Zato; pero este Gobernador, aunque salió à recibirlo con expresiones de amistad y cortesania, halló pretextos para no rendirle la plaza, ni permitirle la entrada en ella. Resentido Ludovico del proceder del Moro, desahogó su cólera como pudo contra otras Ciudades. menos fuertes, en particular contra Lérida y Huesca, arruinando la primera y talando los: contornos y campos de la segunda, ya que no le fue posible arrimarse à sus muros. El único provecho que sacó de esta guerra, fue apoderarse de lugares destruidos y desiertos, como lo eran entonbes la Ciudadolde Vique, las Villas de Cardona y Casserres y algunas otras aldeas, cuya poblecion y guarda encargó al Conde Burrello antes de volverse à Tolosa. (2).

ft) Astronomo , Vita Endaviol, Pil, pag. 289. Eginardo, Amales Regam Francounds, pag 348/Poeta Sarxon, De Gestis Careli Magni, pag. 160. Andnimo , Annales Fuldonses, pan 138. Andpimo Annales Bertiniani , pag. 162. Anonimo . Caroli

Magni Nita 4 pag. 58. Audnimo Annales Rerum Francicaium pag. 39. Ancinimo , Annales Franceruni nuc-i tieres , pag. 17. Anonimo , Annales Metencer, pag. 187.

(2) Astronomo, Vita Ludevici Pii, pag. 289. 290. Eginardo, An-

Ludovica des, intenta la dos años.

Prende con - LXXXIV. Estando ya en Francia Ludoviengaño al Go- co Pior, pensó seriamente sobre el modo con Barcelona. Si que podria vengarse del Gobernador de Barcetia la Ciudad, lona, y apoderarse al mismo tiempo de aqueyla toma 4 los lla Ciudad, que siendo muy fuerte y respeta-"ble le abriria la puerta para la deseada con-11 - 1 al thquista dectoda Cataluña. No hallo medio mas seguro que el del engaño, pues tratandose de jun infiel y rebelde, le pareció que el engañarlo no era indecoroso. Se valió para esto de un amigo del mismo Zato, que supo inducirlo con solapada amistad y con razones bien aparentadas a emprender un viage hasta Narbona, en donde luego lo prendieron, segun estaba concertado, y lo llevaron á la Corte de Ludovico, Rey de Aquitania, y de alli à la de Carlo Magno. Juzgando los Franceses que la toma de Barcelona seria ya mas facil despues de la prision de su Gobernador, se pusieron en marcha con tres cuerpos de tropas, destinando el uno para el asedio de la Ciudad, que encargaron à Rostaño. Conde de: Gerona : el otro para estar en vela contra todo exército que pudiese venir de Andalucía à socorrer la plaza, y el tercero para que se mantuviese como de reserva con el Rey Ludovicos en (los Pirineos del Rosellon. Muy fuerte debia de ser la Ciudad yomny bien pertrechada, habiendo kio contra ella los Franceses con tan grande aparito; y resistido ella. con la mayor constancia hasta el segundo año. sin haber logrado jamas ningun socorro, porque los Cordobeses, aunque caminaron con este fin hasta Zaragoza, conociendo que era im-

> mules, pag. 248. Poeta Saudn, De genis Caroli Magni, pag. 160. And-Bittio, Careli Magni Vica, pag. 58.

Analos Bertimanos, Fuldensos y Mrrenses en los lugares citados.

DE LA ESPAÑA ARABE. 100 posible el conseguirlo, mudaron derota y se fueron contra los Christianos de Castilla y Leon. donde hicieron algun daño; pero lo recibieron mucho mayor. Esperaban los sitiados que con el frio del invierno se retirasen los Franceses; pero estos al comrario, conociendo que la plaza escaseaba de víveres, doblaron las fuerzas con la ayuda del segundo exército, y levantaron casas de madera para guarecerse del frio. Los Moros y Christianos de Barcelona aguantaron la hambre quanto pudieron, alimentandose hasta de pieles y cueros, y aun algunos arrojando. se de los Muros afuera para morir antes que rendirse: pero por fin la desesperacion fue tan grande que ofrecieron entregar la Ciudad, y con ella el Comandante Hamur, pariente de Zato, con tal que les permitiesen capitulaciones honradas. Ludovico Pio, à quien luego los Franceses dieron aviso de lo que pasaba, baxó inmediatamente de los Pirineos con toda su gente, y sin dar oidos à proposicion alguna, estrechó el cerco y reforzó los ataques, hasta que al cabo de seis semanas de continuo choque, la Ciudad abrió las puertas à la discrecion del vencedor. Entró por entonces la guarnicion necesaria, y al dia siguiente se hizo la entrada solemne, precediendo el Clero con Cantos Eclesiassi os, y siguiendo el Rey con el exército frastallegar à la Iglesia de la Santa Cruz, en que se dieron las gracias al todo Poderoso por tan insigne victoria. Concluido el piadoso triunfo, y encargada la plaza al Conde Bera con tropas de Godos, inmediatamente el Rey vencedor se volvió à Francia, donde encontró à su hermano que marchaba con otro exército á Barcelona por órden de su padre para darle ayuda. La con-

conquista de tan famosa Ciudad, capaz de dar gran realce al nombre glorioso de Ludovico (son palabras de su Familiar, que escribió su vida), debe fixarse segun la opinion mas comun de los Escritores de aquella edad en el año de ochocientos y uno, aunque algunos la retardan dos años, y otros aun mas (1).

Dos veces pone sitio en valde á Tortosa. La tercera vez cila.

LXXXV. Contento Ludovico Pio con la conquista de tan noble Ciudad, y deseando dar mayor extension à su nuevo Señorio, volvió se apodera de 4 Cataluña al año siguiente, que era el de ochocientos y dos, con el fin de apoderarse de Tortosa por los derechos naturalmente que le cederia su Gobernador rebelde, pues estos eran los únicos en que habian apoyado hasta entonces los Reyes de Francia sus pretensiones contra España, aceptando las ofertas y proposiciones de quien no podia hacerlas, y convirtiendo la proteccion en absoluto dominio contra la voluntad de los mismos que se la pedian. Llegando pues Ludovico à Tarragona, ó por mejor decir, al despoblado en que estaban las ruinas de esta antigua Ciudad derribada por los Moros, hizo lo primero algunas excursiones y estragos por aquellos contornos para amedrentar la gente, y luego acampandose en Santa Coloma. la que está entre Igualada y Monblanc, dividió el exército en dos cuerpos, marchando el en persona con el mayor para sujetar à Tortosa, y encargando el otro a los Condes Bera y Burrello. Go-

> (1) Astronomo , Vita Ludovici Pii. pag. 290. Anonimo, Caroli Magni Vita, pag. 60. Eginardo, Annates, pag. 25t. Monge Moissiacense', Crontoon . pag. 144. Anonimo, Annales Fuldenses , pag. 539. Andmimo, Annales Bertiniani, pag. 565,

Andnime, Annales Rerum Francicarum , pag. 42. Anonimo ; Annales Auctiores , pag. 19. Andnimo , Cronicon Barcinonense, pag. 758. Victue. de Marsella, Cronicon , pag. 337. Sigeberto Gemblacense, Rerum toto orbe gestarum chronica, pag. 96. Otros.

DE LA ESPAÑA ARABE. Gobernadores de Barcelona y Vique, con el orden de hacer tentativas à la otra parte del Ebro. Los dos Generales con su gente despues de seis dias de rodeo pasaron el rio Segre, y luego el Cinca y el Ebro cerca de Mequinenza, y desde aqui empezaron à talar los campos hasta llegar à una poblacion, llamada Villa Roya, en donde sobrecogieron à los Moros, é hicieron mucho botin. Sin pasar mas adelante se volvian ya los Franceses, quando repararon que les seguia los pasos una tropa de Mahometanos que inutilmente los habia esperado en un valle, donde sin duda hubieran perecido todos si no mudaban rumbo, como lo hicieron, segun dicen las mismas historias de Francia. Los Christianos entonces volvieron la cara al enemigo, y habiendo conseguido rechazarle, prosiguieron su viage hasta los Reales de Ludovico Pio, donde llegaron con muy poca pérdida de gente à los veinte dias de su partida. El Rey Frances entonces, conociendo por la experiencia que la conquista de Tortosa era mas dificil de lo que habia juzgado, saqueó con todo el exército lastierras vecinas y se restituyó á Francia sin ninguna victoria. En la Primavera del año siguiente mandó que se repitiese la misma expedicion, por cuyo motivo Ingoberto, á quien se dió el encargo de pasar con exército à Cataluña, tuvo en Barcelona consejo de guerra, en que se determino dar un asalto à Tortosa por el rio, fabricando para este fin varios bateles que pudiesen cargarse, cada uno en quatro piezas, sobre caballos ó mulas, y luego reuniendo las partes y calafateandolas, echarlos al rio en buena distancia de Tortosa, para que los de la Ciudad no viesen la maniobra. Realmente los Tortosinos no

#### 112 HISTORIA CIVIL

no pudieron verla; pero como los Condes Bora y Ademaro, directores de este ridículo estratagema, hiciesen ir los caballos á nado por no caber en las barcas de la armada francesa, el estiercol que se adelantó con la corriente dió motivo à los Moros de sospecha, de suerte que Abaidun, Gobernador de la plaza, pudo averiguar lo que se tramaba, y mandó retirar las guardias avanzadas que tenia fuera de los muros sobre las orillas del rio. Los Franceses, llegando con sus bateles al anochecer, se aprovecharon de las tiendas vacias que habia dexado el enemigo: pero luego al alba del dia salieron los Moros contra ellos, y hubo una gran refriega, aunque por fin rechazados con pérdida de mucha gente, hubieron de encerrarse dentro de los muros. Las tropas de Francia tuvieron sitiada la Ciudad muy largo tiempo; pero viendo su trabajo inútil por la mucha resistencia de los sitiados, se volvieron à su casa como la primera vez, sin gloria ni provecho. Enojado vivamente Ludovico Pio contra su propia desgracia, recogió quanta tropa le fue posible, y proveido de arietes, vineas, catapultas y quanta especie de máquinas se conocia para derribar muros, fortines y torres, repitió el sitio en persona al otro año, que era el de ochocientos y quatro, y tales y tantos ataques dió á la plaza, y con tanto furor y vehemencia por quarenta diaseseguidos, que por fin los Ciudadanos le abrieron -las puertas y le entregaron las llaves, que inmediatamente fue à presentar con indecible gozo à su Padre el Emperador Carlo Magno. Varios Autores suelen poner esta victoria en el año de ochocientos y ocho, y aun algunos dos y tres años mas tarde; pero segun el órden de los viages y hazañas de Ludovico, debe ponerse en

el que dixe de ochocientos y quatro (1).

LXXXVI. La entrega que habia hecho de las llaves de Huesca su Gobernador rebelde, vano la toma llamado Azan, desde el año de setecientos noventa y nueve, sin haber querido despues rendir la Ciudad en ningun tiempo, le pareció bastante motivo á Ludovico Pio para intentar su conquista en la primavera del año de ochocientos y cinco, ya que estaba concluida la de Tortosa despues de tantas dificultades. Heriberto, encargado de la expedicion, bloqueó la Ciudad para tomarla por hambre, si de otro modo no pudiese: però como en estas esperanzas se pasase mucho tiempo, algunos Franceses impacientes y atrevidos insultarón desde el campo á los sitiados como hombres floxos y cobardes, que tenian presente al enemigo sin procurar echarlo ni ofenderlo. Ellos entonces abriendo luego las puertas salieron à batalla campal, que fué muy obstinada y sangrienta por un lado y otro, y duró con igual constancia hasta que fue hora de retirarse. Los Franceses se quedaron allí hasta el Otoño; pero viendo que perdian el tiempo sin esperanza alguna, para satiso faccion de su enojo, talaron las tierras vecinas, y se volvieron à Francia (2).

LXXXVII. A esta inutil expedicion de los Los Moros Franceses se les siguió la pérdida de Tortosa, recobran Torque tanto trabajo les habia costado; porque aunque ellos no la noten en sus historias por no ser-

(1) Astrónomo , Vita Ladevici Pii , pag. 201. 200 , pag. 291. 292.

TOM. XII.

nales Bertiniani, pag. 167. Anónimo, Annales Merenies , pag. 288. Audnimo, Annales Fuldenses , pag. 139. Astronomo, Vita Ludevici Pis, pag. 292. y 293.

<sup>(2)</sup> Eginardo, Annales, pag. 250. Pocta Saxon, Be genis Careli Magni, pag. 264. Andnimo, Vira Careli Magni, pag. 59. Andnimo An-

les gloriosa, se colige claramente (dice aun Pedro de Marca) de los esfuerzos que hizo Ludovico por confesion de ellos mismos en el año de ochocientos y nueve, baxo el reynado de Al-Hakem para volverla à sujetar; pues entonces sue, segun Eginardo y otros muchos, que el Rèy de Aquitania puso: cerco à Tortosa, abandonando despues de algun tiempo la empresa por ser sobrado dificil, y volviendose à Francia sin conseguir cosa alguna. Esta jornada confundida con las antecedentes, de que he hablado poco antes, es la que ha dado motivo à la variedad de opiniones acerca del año en que los Franceses se apoderaron de la Ciudad (1).

presidios de las fronteras. El Rev Córdoba restituye.

Los France. LXXXVIII. Si la pérdida de Tortosa fue ses pierden los sensible para Ludovico Pio, no lo seria menos la de los presidios y castillos que habia puesto Carlo Magno en los Pirineos de Aragon, donlos de confinaban sus estados con los de los Reyes de Córdoba y Asturias. El Mahometano Amoroz. Gobernador de Huesca y Zaragoza, se apoderó de ellos con las armas en el año de ochocientos y nueve, á tiempo que acababa de morir el Conde Aurelio, à quien estaban encargados. Pidieronle satisfaccion los Reyes de Francia Carlos y Ludovico; pero como él los burlase prometiendo conferencias y tratados, que jamas se hacian, acudieron para ella (segun se dexa entender) al Rey de Córdoba Al-Hakem. apellidado Abulasi, que en consequencia envió sus embaxadores à Saxonia, para tratar y concluir el negocio. Habiendo llegado estos en el

les Fuldenses, pag. 541. Anduimo Annales Rerum Francicarum, pag. 46. Pedro de Marca, Marca Hupamica, lib. 3. cap. 18. pag. 295.

<sup>(1)</sup> Eginardo , Annales , pag. 255. Andnimo , Caroli Magni Vica , pag. 63. Anonimo , Annales Bertiniani, pag. 169. Anonimo, Anna-

DE LA ESPAÑA ARABE. Otoño de ochocientos y diez, quando el Emperador Carlo Magno estaba de viage para Aix la Chapela, se difirió para esta Ciudad la conferencia, cuyas resultas fueron, seguis parece; que Moros y Franceses vivirian en paz, contento cada Rey con lo que entonces poseia, con tal que el de Córdoba echase de los presidios à su vasallo Amoroz , y restituyese á Francia un Conde llamado Henrique, que tiempos atras tenia prisionero. El Rey Moro executó lo concertado: dió libertad al Conde: encargó á su hijo heredero que tomase las armas contra Amoroz, Oficial infiel a los dos Reyes, ly no sold be echó de los presidios, pero aun de Zaragoza; donde se habia retirado, y despues naturalmens te lo perseguirian tambien en la Ciudad de Huesi ca, en que intentó fortificarse contra su Principc (1).

3 LXXXIX. Un año y medio antes de la muerte de Carlo Magno, que falleció en Enero Franceses, y de ochocientos y catorce, volvió á ratificarse Moros, roto el tratado de paz entre Franceses y Moros; pe- dos veces por ro luego al año despues de su muerte lo rompió los Franceses. Ludovico Pio, sin tener para ello, segun parece, ninguna razon, pues los mismos Historiadores Franceses no alegan otro motivo, sino el de la mutilidad de la paz. Estando entonces Ludovice en Compiegne, fueron allá los Embaxadores de Córdoba à quejarse del rompimiento del tratado: y aumque la razon los asis-) tia. los regibio el Rey de Francia con aftivez, sin tomat minguna determination y diciendoles.

(z) Anduimo, Canoli Magus Rica, les Bereiniani, pag. 160. y 170. Audo-pag. 64. 45. Bgiuando Annales, pag. nuno, Ameles Roma Francicrum ... 255. y 256. Andaime, Annales Falm denses , pag. 541. Anenimo. Auns-

mimo, Ameler Rerum Erancicarum 

que se trataria el asunto mas despacio en Aix sa Chapela, à donde él habia de ir el año siguiente. Efectivamente los Embaxadores Mahometapos volvieron à presentarsele en esta Ciudad en el año de ochocientos diez y siete: pero tampoco se concluyó el negocio, porque Ludovico Pio como tenia otras guerras pendientes, y no sabia lo que mas le convendria en adelante, los tuvo tres meses en suspension, y al cabo los despachó sin resolverse, para poder sin duda moverles guerra o no moverla, segun se hallase dispuesto. Pasaronse en esta indecision otros tres años hasta el de ochocientos y veinte, en que el Rey de Francia, viendose muy apurado con rebeliones y discordias domésticis, juzgó necesaria la amistad del Rey de Córdoba, y firmó inmediatamente la paz: pero luego à principios del año siguiente, como ya se hallase mas desahogado, y considerase (dicen los Historiadores Franceses) que la paz no era provechosa para ninguna de las dos Potencias, le declaró la guerra sin alegar otro motivo. Es inútil que yo haga reflexiones sobre este proceder tan extravaganțe y voluble, y de tan poca gloria para el esclarecido hijo de Carlo Magno (1):

da por estos.

Apenas declarada la guerra, fue orden Guerra de XC. Francia contra de Francia à los Pirineos para que los Condes Moros, ataja de la Marca ó Frontera se entrasen con sus tropas por Cataluña y Aragon á domar y sujetar (como dicen las historias francesas) a los rebeldes enemigas. Todo este aparato, despues de tantos años de indecision ree reduxo à que los Con-

<sup>(1)</sup> Eginardo, Anneles, pag. 260. 261. 263. Ambnime; Carell Magni Vita + pag. 66, Astronomo , Vita Ludovici Pii , pag. 294 297 . 301. Andrimo de Moyssac, Crencen,

pag. 146. Anonimo , Annales Bersiniami, pag. 171. 173. 174. y 177. Andnieno , Annales Rerum Franci-

DE LA BSPANA ARABE. des en la Primavera de ochocientos veinte y dos; pasaron con exército el rio Segre, quemaron y saquearon aquellos contornos, y se volvieron á sus departamentos sin exponerse en adelante á nuevos peligros. El haberse retitado tan pronto sin hacer mas, ni salir otra vez a campaña, es señal evidente de que el Rey de Cordoba se hizo respetar, aunque no sabemos de que manera, porque de las historias de nuestros Arabes es muy poco lo que tiene el público. y las de los Franceses disimulan y callan muy frequentemente lo que no les conviehe publicar (1).

XCI. Solo nos han dado noticia de la infeliz. jornada de : Navarra j) de louie diablacé unas Cataluña arma abaxo, cy de las guerras igualinente desgraciadas que despues tuvieron con los Mahometanos Francia. con morivo de haber huido à Cataluña un Godo llamado Aizon, que teniendo empleo (segun parece) en el palacio imperial de Ludovico Pio, recibiria en aquella Cotte muy pesados agravios pará resolverse can alevosamente, como lo hizo, á pasar á tierra de enemigos. Entro Aizon en la Ciudad de Vique en el año de ochocientos veinte y seis; y como estuviesen disgustados del Rey de Francia, no solo generalmente los Moros por la guerra que les habia movido contra los tratados, pero tambien muchos Christianos de Cataluña, parientes y amil gos del Conde Bera, a quien habia quitado el. gobierno de Barcelona por lastraziones que diré oticora il de Franceses estimate ampurer en Cata. College de la colle mundo, hijo de diche Conde, plun betes mut no min chas personas particulares, y aun en la misma leur de chain

Aizon en Christianos y Moros contra

pag. 267. Anonimo , Annalei Bert. (1) Astronomo, Vita Ludovici mieni, pag. 179. Otron Pii , pag. 302. Eginardo , Anneles,

Cor-

HISTORIA CIVIL 118

Corte del Rey de Córdoba, à quien pidió ayuda y favor por medio de su hermano, que estaria establecido en Cataluña, y tal vez en Vi-

que (1).

Se fortifica. intententa apagar la guerra con una embatica.

XCII. Se fortificó Aizon en esta Ciudad; y hace hostili- destruyó lo primero la Villa de Roda, que no dades Francia dista de ella mas de tres leguas, y luego fue haciendo infinito daño por todas las demas tierras de Franceses en las Provincias de Cerdaña y xada Eclesias. Vallés, Como los Condes de las frontems con todas sus tropas no pudiesen resistir à fantat fuerzas unidas, el Emperador Ludovico en el año de ochocientos veinte, y siete, por muy piadono poincib de los Grandes de su Corre , envió à Gataluas das Gondes Hildebrando y Donato, yojuntamente con ellos un Padre Abad llamado Helisacar, para que aquellos con política, y este con platicas y sermones, procurasen sosegar las animos de los Christianos y reducirlos á obodiencia. Pero eliconsojo de los Franceses fue inutil porque los Godos y Catalanes no llegazon jamas à persuadirse que su guerra se pudiese llamar de religion, ni que ofendiesen con ella ningun derecho legitimo del Rey de Francia. El Padre Abad y sus compañeros quedaron mucho mas convencidos de que trabajaban en vano quando oyeron que venia de Córdoba un exército con el General Abuma. .tuan's hermano del Roy, Abdeltahman, (2). Un exército 3 XGILL ... Es indecible abtentor que se espar-

de Franceses cidipor Franciancon esta novedad. Los Conseentra en Cataluna, y por jenos ada Ludovicon victor por experiencia que ve á casa.

miedo se vuel- i maim al no mas y .(1) Astronomo, Vita Ludovici Pil, pag. 304. 305. Eginardo citado, pag. 269. 270. Andnimo , Annales Bertiniani, pag, 184. Anonimo., Amnales Fuldenses, pag. 545.

(2) Eginardo, Annales , pag. 269. 270. Astronomo, Vira Ludevici Pit, pag. 305. Anonimo, Annalas Bertiniani, pag. 184. Andnime, Annales Fuldenses , pag. 545,

DE L'ALBEARA ARABE. Progresos de

era menester enviar soldados y no predicadores; y en consequencia salió luego el orden; Aizon y de que Pipino, Rey de Aquitania, hijo del Emperador, marchase con grande exército à Cataluña, para apagar tanto fuego como alli ardia, y reprimir à los infieles. El exército Frances, por confesion del Astrónomo, Amiga yofamiliar del mismo Ludovico, se encaminó à su destino con mas miedo y lentitud de lo que debia, de suerte que quando llegó à pasar los Pirineos, ya los Moros coligados con Aizon, habian saqueado mucha parte de Cataluña, talado los campos de Barcelona y Gerona, y recobrado muchas plazas de las que habian cogido los Frant ceses, en particular las de Lérida, Tortosa, Tarragona, Manresa, Cardona, Solsona, Berga y Ripoll. El exército Moro despues de estas victorias, pronosticadas por el cielo, segun la acostumbrada credulidad de las historias de Francia, con tropas celestes y batallas aereas, tomó quartel en Zaragoza; y el de Ludovico Pio se volvió à su tierra sin ni aun haber visto a los enemigos (como lo confiesa Eginardo). que es sobrado ignominia y cobardia (1).

XCIV. Efectivamente los sucesos de Cata. Dos exércitos luña eran tan dañosos é ignominiosos (dice con Franceses desformales palabras el Privado de Ludovico Pio) Cataluña, por que el Emperador luego al mes de Febrero del miedo no enaño siguiente, tuvo Cortes en Aix la Chapela; tranpara tratar de tan grave asuntò, y despues de haber depuesto á los Generales por la negligencia y floxedad de que fueron convencidos, mandó que fuesen à España sus dos hijos Lotario y

citados. Pedro do Marca . Marca Mispánica, lib. 3. cap. 22. pag. 3 N.

<sup>(1)</sup> Eginardo y Astrénomo cist dos . Annales Bersiniani . y Anohime, Annales Fuldenses en los lugares

Pipino con dos exércitos numerosisimos, capaces de resistir à qualquiera fuerza que se les opusiese. Se juntaron los dos Príncipes en Leon de Francia con todas las tropas y provisiones necesarias, y alli mismo conferenciando entre sí. resolvieron abandonar la empresa y volverse, como lo hicieron, cada uno á su residencia, Lotario à la Corte de su Padre, y Pipino à la de Aquitania. Para escusar esta accion tan vil y vergonzosa, las historias de Francia no hallan otro pretexto, sino que ya los enemigos habian desistido de sus hostilidades, y no se adelantaban con nuevas conquistas. Pero esto mismo, si suese werdad, debia mover à los Franceses à proseguir el viage con mas aliento para recobrar lo perdido, pues ya no les quedaba en Cataluña ninguna plaza considerable, fuera de Barcelona y Gerona (1).

gan,

XCV. Despues de esta guerra tan desgraciaquean á Marse, da vivió Ludovico Pio otros doce años sin cuilla. Los Fran-darse mas de lo que habia perdido, ni hacer mas ceses no seven- centativas en Cataluña: ¡tanto se habian acobardado los Franceses con las victorias de los Moros! Estos al contrario, parece que no se olvidaron de molestar de quando en quando à sus enemigos; pues à pesar del silencio que se observa en las historias de Francia por lo que mira al asunto, insinuaron los Anales Bertinianos. escritos en aquel mismo siglo, un desembarco hecho por los Mahometanos en Provenza en el año de ochocientos treinta y ocho, con gravísimo daño de la Ciudad de Marsella, pues la saquearon toda, despojaron las Iglesias, cargaron

> (1) Astrónomó, Viri Ladovici Pii , pag. 305. 306. Rginardo , Ast males, pag. 272. Anonimo, Amades

Bartiniani, page 185. Andnimo, Annder fuldenier, pag. 545.

DE LA ESPARA ARABE. ron de inmensos tesoros, y se llevaron entre inumerables cautivos aun las santas Virgenes de un Monasterio muy numeroso. Ludovico Pio, que murió en el año de ochocientos y quarenta, no se vengó jamas ni de este agravio, ni de los pasados; porque los Franceses, aunque aspiraban al dominio de los Reynos de España, se echa de ver por todo el decurso de la historia, que rehusaban la guerra en nuestra peninsula, quanto les era posible, y procuraban introducirse en ella 6 con amistades de rebeldes, ó con apariencia de piedad, ú otro manejo, qualquiera que fuese, con tal que tuviese efecto (1).

XCVI. Dos trazas usó principalmente 14 La Corte de Corte de Francia para ganarse las voluntades de Francia alhaga los Españoles, é inducirlos insensiblemente à modes á los la sujecion y vasallage : la una fué el ofrecerles Españoles, pahabitacion y privilegios, si desamparaban su ra que se enpatria con el pretexto de librarse de Moros, treguen á ella. como si dentro de España no hubiese tierra de Christianos : y la otra ofrecer ayuda à los Españoles, que estaban en Ciudades de Infieles, con tal que librandose del Señorio Mahometano reconociesen al Rey de Francia por su Protector. De lo primero tenemos pruebas em los que llaman Preciptas de Carlo Magno, y Ludovico Pio, que no son sino Decretos dirigidos á sus Condes, Gobernadores, y Justicias, à quienes mandan, que no pechen ni molesten à los Españoles refugiados en dominios de Francia, y les dexen las tierras incultas y: desiertas, que la Corte les ha cedido, para que se aprovechen de ellas con la labranza, sin po-Tom. XII.

(1) Anonimo , Annales Bertiniani , pag. 195.

nerles ningun tributo ni gravamen, sino el de ir à la guerra quando se ofrezca. De lo segundo nos da testimonio una carta, que nos queda, de Ludovico Pio, dirigida à los Christianos de Mérida, à quienes ofrece su exército con sobrada generosidad, para que puedan sacudir el yugo de los Mahometanos, y vivir (les dice) con su libertad, y sus leyes, y sin tributo alguno, baxo el amparo y defensa de los Reyes de Francia. Se conoce que los de Mérida penetraron toda la fuerza de tan nobles ofertas, pues no se valieron jamas de las tropas de Ludovico, ni de los succesores (1).

Amistad solapada do la lonso.

XCVII. Todos estos manejos de Carlo Magno, y Ludovico Pio eran una guerra incia con la del directa y solapada contra los Reyes de Asturias. Rey Don A- unicos y legítimos Señores de todos los dominios que tenian los Arabes en España: sin embargo no se atrevieron jamas à hacerles guerra à cara descubierta, porque si les daban miedo los Moros, tentan mucho mas a los Espaholes, y en particular al Rey Don Alonso, que tantas victorias habia ganado y ganaba á los mismos Mahometanos tan temidos de Francia. Eginardo, Secretario de Carlo Magno, pone entre las glorias de este Principe el haberse sabido ganar la amistad y confianza del Rey de Asturias, quien por la mucha aficion que le cobró, en las cartas que le escribia, solia firmarse Tu Alonso. De dos embaxadas de este Rey á Carlos, nos han dexado memoria las Historias de Francia, la primera que llevo Troya

<sup>(</sup>t) Balucio, Capitularia Regum Francorum, a los años 812. 81; , q 816. pag. 500. 550. 570. Ludovico Emperador. Epistela ad Eméritanos,

entre las Cartas del Abad Eginardo Escritor del siglo nono, Carta 39. Pag: 794.

en la primavera del año de setecientos noventa y ocho con un pabellon de singular belleza; y la segunda Troya y Basilisco en el invierno del mismo año con variedad de armaduras, mulos y cautivos, de los que habia cogido en la toma de Lisboa. El Rey Carlos, segun insinuan sus historiadores, correspondió a Don Alonso con otros dones, é hizo siempre mucho aprecio de su amistad y correspondencia (1).

XCVIII. Puede tenerse por indicio de di. Ludovico Pio cha amistad el descanso que tomó Ludovico mente en Na-Pio en nuestra Navarra en el año de ochocien- varra que estatos y seis despues de haber sujetado á sus rebel. ba sujeta al des de Gascuña. Se detuvo alli algun tiempo con mas satisfaccion que entre sus Vascones. despachando los negocios que mas urgían, y velando sin duda sobre el proceder de los rebeldes para asegurarse, antes de su vuelta, de la sinceridad, con que se habian rendido. Al volverse por los Pirineos encontró, segun parece, algunos salteadores; y como todo da sospecha y recelos à quien està escarmentado, le vino luego à la mêmoria la rota de Roncesvalles, y habiendo cogido á uno de ellos con unas quantas margeres é hijos, mandó inmediatamente que le ahorcasen. Asi lo cuenta el Astrónome su Confidente, sin la menor insinuacion de lo que ahaden otros Franceses, copiandose unos à otros, que Pampiona entonces sacudió el yugo de los Moros, y se rindió

entra pacifica-Rey de Astu-

(1) Eginardo, Vita Caroli, pag. 99. Annales Regum, pag. 248. y 249. Poëta Saxon, De gestis Caroli Magni, lib. 3. pag. 160. y 161. y Lib. 5. pag. 178. Ausnimo , Vica Caroli Magui, pag. 58. El Autor de los Amules Bertiniani, pag. 163. Bl de los Annales Metenses , pag. 288. El de los Annales rerum Francicarum pag. 40. El de los Annales anctiores , pag. 28.

#### HISTORIA CIVIL 124

al Rey de Francia. Esta añadidura es claramente falsa; pues (como tengo ya probado) los Escritores de nuestra nacion, que en nuestras cosas merecen mas fé, que los extrangeros, aseguran que Pamplona, en los tiempos de que se trata, reconoció siempre por sus Reyes à los de Asturias y Galicia sin haberse jamas sujetado á Moros (1).

Segunda ropor los Navarros á los Fran-Cescs.

XCIX. La amistad de los Reyes de Francia ta de Ronces- y España duró hasta el año de ochocientos valles, dada veinte y tres, en cuya época rompió Ludovico Pio sin saberse el motivo, mandando á los Condes Eblo y Asinario que fuesen con grande exército contra Pamplona. Les haria la plaza naturalmente muy gloriosa resistencia pues los Historiadores franceses no dicen de su exército-, sinò que cumplidos los órdenes que llevaba, se volvió atras, sin contar hazaña ni proeza alguna. Lo cierto es, que en su vuelta les sucedió lo que à Carlo Magno, y aun con pérdida mucho mayor, pues asaltados por los Navarros (no por los Moros, como dicen Pedro de Marca, y otros muchos, que equivocan infinitas cosas) quedaron todos ó muertos ó prisioneros, sin salvarse uno solo; batalla memorabilisima, que han confundido nuestros Historiadores modernos con la otra tan famosa de Roncesyalles, por haber sido una y otra en el mismo lugar, entre las mismas naciones, y con la misma suerte. Los vencedores dieron el perdon al Conde Asinario, permitiendole volver à Gascuña, de cuyo gobier-

> (1). Astrónomo , Visa Ludevici Pii , pag. 293. Eginardo , Annales, Pag. 253. Andnimo, Careli Magni

Vita , pag. 62. El Autor de los Arnates Bertiniami, pag. 167. El de los Annales Metenses , pag. 292.

DE'LA ESPAÑA ARABE. bierno estaba encargado; y desterraron al Conde Eblo à tierra de Moros para darle un castigo, que le fuese sensible, sin bañarse las manos en su sangre (1).

. C. El Astrónomo Eginardo, y el Autor El Conde Ade los Annales Bertinianos, convienen todos sinario, que unanimemente, en que los Navarros perdona- fue con los Franceses conron a Asinario, 6 como decimos nosotros Az- tra Navarra, nar, porque lo consideraron casi como Pariente: era Castellay en esecto tuvieron razon para decirlo, porque no. Aznar era Castellano à lo menos por origen, y por consiguiente era tan Español, como los Navarros, y era facil que tuviese aun parent tesco con algunos de ellos. El caso fue, que los Gascones de Francia, descontentos de sus Condes, pidieron y consiguieron (como puede verse en la Ilustracion octava) que pasase á gobernarlos un Caballero de Castilla llamado Sancho Medarra, cuyo hijo y succesor fué dicho Aznar. El gobierno de Sancho Medarra es natural, que comenzase en el año de ochocientos diez y nueve, quando fué depuesto en Gascuña el Conde Lupo de Centullo. Le sucedieron uno tras otro Aznar hijo de Sancho -Medarra, Sancho Sanchez hermano de Aznar, Garcia, hijo de Sancho Sanchez, y Arnaldo, hijo de Garcia, segun puede colegirse de las mismas historias de Francia. El parentesco ó relacion del Conde Aznar com sus vencedores pudiera tambien servir para convencer à tantos Escritores modernos, que atribuyen la victoria à los Moros sin fundamento alguno,

<sup>(</sup>I) Astrónomo, Vita Ludeviel Pii , pag. 303. Eginardo , Annales , pag. 26S. Anonimo , Annales Ber-

tiniani , pag. 182. Marca , Histoire de Bearn. Lib. 2. cap. 7. num. 8.

Fin del Rey-80 II. su renombre Casto.

La accion, de que acabo de hablar, nado de Alon es la única, que hubo de Franceses contra Españoles en el largo reynado de Alonso segundo, Príncipe gloriosisimo, que murió en Oviedo con dolor de todos sus subditos á fines de Diciembre del año de ochocientos quarenta y dos, y se enterró en la Iglesia de Santa Maria, fundada por el mismo al lado de la del Salvador. Rodrigo Ximenez, y otros muchos despues de él le han dado muger, y aun dicen que se Ilamaba Berta, y era hermana de Carlo Magno. Pero los Escritores mas antiguos se esmeraron todos en alabarle por su castidad y pureza; y el Monge Albeldense se explicó todavia con mas claridad, diciendo expresamente, que hizo vida castísima sin muger. A esto parece que quisieron aludir sus amantísimos subditos, dandole el renombre de Casto, que es el hermoso título, con que se distingue de los demas Alonsos (2).

Sus memode desterrado de Francia se pasó á España.

CII. De Alonso el Casto nos han quedarias lapida- do memorias muy apreciables en varias inscriprias. Un Con-ciones de su tiempo. Una se grabó en la famosa Cruz de oro llamada de los Angeles, de que hablaré en el libro siguiente; y otra en que se nombra la misma Cruz, se puso en un sello de metal, que dice haber visto el Padre Carvallo en el Archivo de Oviedo. De la Catedral de esta Ciudad, fundada por dicho Rey, nos dexó memoria el mismo Prin-

da , Cronicon , num. 58. pag. 453. Monge Silense , Cronicon , num. 30. pag. 288. Rodrigo Ximenez, Lucas de Tuy, Alonso el Sabio, y ecros en sus respectivos lugares.

<sup>(1)</sup> Astronome, y Eginardo en los lugares citados. Anónimo , Annales Bertiniani, pag. 176. 182. 192. 206. Vease la Ilustracion 8. num. 2. (2) Sebastian de Salamanca,

Gronicon, pag. 489. Monge de Albel-

DE LA ESPAÑA ARABE. cipe en una lapida, que hizo poner en ella; y otra piedra se puso en Santiago de Galicia, si merece fé el Padre Gandara para pasar con ella 4 la posteridad el nombre de un valiente Soldado del Rey Alonso, llamado Rodrigo Sanchez Lobera, hermano del Obispo Teodomi-10. A estos mismos tiempos se debe reducir, segun las reflexiones de Pellicer, una inscripcion remendada por Ambrosio Morales, de la qual se colige que un Conde de la Galia Bélgica, desterrado por el Rey de Francia, se pasó á vivir á España, y dedicó una pequeña Iglesia à San Juan en el Reyno de Leon cerca del Lugar llamado Santivañez. Morales, siguiendo la fecha que pudo descubrir, del año de setecientos veinte y tres, aplicó la lápida al Conde Theobaldo como perseguido por Carlos Martel; pero el Autor de los Anales de España, juzgó (me parece) con mas acierto, atribuyendole à Grimoaldo el Joven. hijo de dicho Theobaldo, que pudo ser desterrado por Carlo Magno, y levantar la Iglesia de que se trata, en el año de ochocientos y trece (1).

CIII. En tiempo del insigne Rey Don Condes de Alonso comenzaron los Condes de Barcelona, Barcelona Beque merecen lugar en la Historia desde sus principios, por haber conseguido en breve tiempo la soberania de Cataluña, y estendido despues sus dominios por otras muchas Provineias dentro de España y fuera de ella. El primer Conde llamado Bera recibió el Condado:

<sup>(1)</sup> Vease la Coleccion de Lápidas y Medallas del tiempo de los Godos, cap 1. art. 25. num. 1. 2. 3. cap. 2. art. 1. 5. 3. y art. 3. 5. 4. Pelli-

cer, Anales de la Monarquia de España. Lib. 6. num. 23. y sig. pag. 260. hasta pag. 263.

de manos de Ludovico Pio en el año de la Conquista de Barcelona, que fue (como queda dicho) el de ochocientos y uno. Acusado de infidelidad por un Godo llamado Sanila, se presentó à la Corte del Emperador en Aix la Chapela en el mes de Enero de ochocientos y veinte, y en virtud de las leyes de Francia (no de las Godas, como dice por equivocacion el Astrónomo, contradiciendose poco despues à sí mismo ) hubo de aceptar el desafio, y pelearà caballo con su acusador. La contingencia de haber perdido, lo declaró culpable y reo de lesa Magestad, y aunque por su mala suerte ó falta de habilidad merecia segun las leyes morir degollado, se contentó Ludovico Pio con señalarle por destierro la Ciudad de Ruan. Pedro de Marca, à quien siguen otros, sospechó que Bera sería Barcelones, porque no le pareció bien el recibir en su nacion à un hombre acusado de infidelidad. Pero como los Franceses antiguos no dicen otra cosa sino que era Godo, y comunmente hacen distincion entre Godos, & Hispanos, que es decir entre naturales de Gothia y naturales de España; me parece mucho mas probable, que fuese Frances, y natural de dicha Provincia; pues el modo, con que explica Pedro de Marca, la diferencia entre Hispanos y Godos, entendiendo por los primeros á los Españoles que se habian pasado á Francia, y por los segundos á los que habitaban. en España, es inteligencia ridicula y poco conforme à las mismas Historias Francesas, en que à veces el Arzobispo de París se muestra muy poco enterado. Se confirma también mi opinion con la prueba del desafio, que segun queda evidenciado en la Historia de la España Goda,

DE LA ESPAÑA ARABE. no era artículo de la legislacion Española, sino: de la Francesa; pues muchas leyes Galicanas. fueron recibidas en la Gothia, desde que se separó de España, mas no en Cataluña, ni otra

parte alguna de nuestra Peninsula (1).

Bernardo

CIV. El Succesor de Bera fué otro Frances llamado Bernardo hijo de Guillelmo, Conde Conde II. de Narbona, cuyas venturas y desgracias fueron aun mayores que las del Antecesor. El Emperador Ludovico Pio, que le era Padrino de Bautismo, sin quitarle el Condado de Barcelona, le llamó à la Corte con los honores de Camarlengo en el año de ochocientos veinte y nueve. encargandole la crianza de Carlos el Calvo, hijo suyo de segundas nupcias, envidiado y aborrecido por los hermanos Pipinio, y Lotario, hijos de la primera muger, porque el Padre lo preferia à todos, amandolo como à las niñas de sus ojos. Sucedió al año siguiente, que el Emperador, por Consejo del mismo Bernardo. emprendió una guerra mal recibida por la nacion, y se sué à ella en persona, dexando muger y subditos en manos de dicho Camarlengo. Pipinio y Lotario no perdieron la ocasion: conmovieron à todo el pueblo, consiguieron recoger mucha gente, tonsuraron á dos hermanos de la Emperatriz, encerraron à estos en un Monasterio; y como no pudieron haber à Bernardo, porque viendo la tempestad se huyó a Barcelona, sacaron los ojos a su hermano Eriberto, desterraron à su Primo Odon, y pasado algun tiempo se vengaron aun con su TOM. XII.

(I) Bginardo, Annales, pag. 263. Astronomo, Vira Ludevici Pii, pag. 301. y 308. Ancinimo , Annales Bertiniani , pag. 177. Anonimo,

Annder Fuldenses, pag. 543. Pedro de Marca, Marca Hispanica, lib. 3. cap. 16. pag. 290. cap. 17. pag. 291. cap. 21. pag. 106.

hermana Monja Hamada Gerberga, poniendola dentro de una cuba bien cerrada, y luego echandola al rio. Para purgarse Bernardo del principal delito, que lo atribuian con mayor deshonra de la Emperatriz, que de sí mismo; acudió à las Cortes del año siguiente, que era el de d'ochocientos y treinta, y como rétasé y desafiase en público á sus calumniadores, y nadie se presentase al combate, en virtud de las leyes de Francia quedó enteramente absuelto, y declarado inocente. Pero no por esto se sosegaron los Conjurados: antes bien fué tal el alboroto que movieron, que el Emperador no pudo aquietarlos sin venir à capitulaciones durísimas, como la de deponer á Bernardo, y renunciar aun à su propia muger. La deposicion del Conde fué à los doce anos cumplidos de su gobierno de Barcelona en el de ochocientos treinta y dos (1).

Berengario Conde III.

CV. La autoridad del Astrónomo Escritor de la Vida de Ludovico Pio me obliga à poner por succesor de Bernardo à Berengario hijo de Huronico, aunque hasta ahora no haya tenido lugar en el Catálogo de los Condes de Barcelona. No le duró el gobierno sino quatro años, porque habiendose reconciliado el Emperador con sus hijos en el de ochocientos treinta y cinco, parece que pensó desde luego en volver los honores à su autigno Privado; aunque por la resistencia que halló en los del partido de Berengario no lo pudo conseguir hasta el año siguiente, en que la muer-

<sup>(1)</sup> Thegano, De gestis Ludevici Pii, cap. 36. 38. y 52. pag. 281. 284. Nithardo, De discensionibus filierum Ludevici Pii, pag. 300. 362. Eginardo, Annales, pag. 272. As-

tronomo, Vira Ludevici Pii, pag. 306. 08. Andnimo, Annales Bersiniani, pag. 186. 187. Andnimo, Annales Fuldenses, pag. 5.6.

DE LA ESPAÑA ARABE. te de este Conde abrió las puertas al primero. Si los que se interesaron en mantener à Berengario fueron sus súbditos los Godos y Catalanes, como parece natural; podrá sospecharse que dicho Conde era Catalan, 6 à lo menos Godo; y esto se hace todavla mas verosimil, atendiendo al modo muy diverso con que trataron al Conde Bernardo, que era Frances (1).

Volvió pues este Conde à tomar el CVI. gobierno de Barcelona, y juntamente el de la gunda vez Gothia 6 Septimania en el año de ochocien l'Condo DV. tos treinta y seis; pero luego al año inmedia. to llovieron contra el acusaciones, quejandose los nobles de la Galia Gotica, porque dis 🕮 ponia de los bienes de las Iglesias y particulares como si dei todo fuera dueño absoluto, do suerte que Eudovico para sosegarlos hubo de enviar alla tres Jucces Imperiales, el Abad Adrebaldo, y los Condes Bonifacio y Donato, para que exâminasen la causa, y juzgasen segun justicia. Mucho peor se portó despues de la muerte del Emperador, pues en las guerras que tuvieron los dos Principes Imperiales Pipino y Carlos por tres años continuos, disputando por la Aquitania, 6 descubierta, 6 disimuladamente sué siempre contrario al segundo stauns que discipulo suyo, y heredero legítimo de lo que pretendia. Garlos el Calvo se ofendió tant to de un proceder tan indigno, que apenas hubb hecho las paces con sus hermanos, lo condenó à mueste .y. aun algunos dicen que se la dicepor . ..} si

In some of ان، ملاد ہو۔ ال پ

<sup>(</sup>r) Astronomo , Vica Ludovici , Emlonees , pag. 546. Pil , pag. 325. Anopimo, Annales

HISTORIA CIVIL si mismo, corriendo el año de ochocientos quarenta y quatro (1).

## REY XII.

### RAMIRO I.

Afice 842 85Q. Bermudo, no Jamas faltó los Reyes Godos.

os años antes de la muerte de Bernardo sucedió la de Alonso el Casto, cuvo Ramiro I. succesor sue Ramiro el primero de este nombre, hijo del Rey hijo primogenito del Rey Bermudo. Don Jode un Bermu- seph Pellicer, à quien sigue el Marques de Mondo no Rey. dejar, pretende haber descubierto una nueva genealogia de este Príncipe, dandole padres y la sangre de abuelos, que nadie antes de él habia conocido. Dice que Alonso segundo, hijo de Fruela I, tuvo un hermano llamado tambien Fruela, y que este tuvo un hijo à quien puso nombre Bermudo, que sué el Padre del Rey Ramiro. ¿ Pero qué razones se alegan para tan grande novedad? Un texto de la Historia Compostelana, que llama à Bermudo hijo de Fruela hermano de Alonso el Casto; y una reflexion muy ligera, acerca del modo con que se explicaron Sebastian de Salamanca, y el Monge de Silos. La Historia Compostelana no puede hacer minguna sé por sí misma en genealogias de los siglos octavo y nono, siendo obra del siglo doce; y mucho menos la puede hacer donde es clara y patente la equivocacion que comete, nombrando al Rey Alonso el Cas-

Annales Bertiniani, pag. 200. Aninimo, Annales Fuldenses, pag. 147. 548. 549. Anónimo, Annales Meten-185, jag. 302. ·

<sup>(1)</sup> Nithardo, De dissensionibus filierum Ludevici , 11b 22. pag. 366. y lib. 3. pag. 371. Astronomo', Vita Ludovici Pii , pag. 316. Andnimo,

Casto en lugar de Alonso el Grande, que es el único nombrado en el asunto presente por los Historiadores mas antiguos. La expresion de Sebastian de Salamanca, y del Monge de Silos, que no llaman Rey, sino Principe à Bermudo Padre de Ramiro, solo podrà hacer alguna fuerza à quien no esté versado en nuestras Historias; pues Autores, Concilios, Diplomas, Contratos, Testamentos, todos infinitas veces dan à nuestros Reyes el solo titulo de Príncipes. Los mismos Autores que se citan, intitulan Principes à los Reyes Recaredo, Pelayo, Alonso el Católico, Ramito y otros; y aun sin esto nos dan à entender claramente por su mismo modo de hablar, que por Principe Bermudo entendieron al Rey de este nomb. Sebastian de Salamanca en primer lugar, Autor muy fidedigno, porque era covo del Rey Don Ramiro, y pudo conocerlo, dice y que Ramiro, y Alonso el Casto eran Primos. Esto puede solo verificarse en la opinion comun, que les da por abuelos paternos á dos hermanos; pero al contrario en la de Pellicer, que dió por abuelo à Don Ramiro un hermano de Alonso el Casto, jamas el primero podrá decirse Primo del segundo, siendole mas bien Sobrino, 6 por mejor decir hijo de Sobrino. El Monge de Silos se explicó todavia con mas claridad. Queriendo texer la genealogia (como dice el mismo) de Alonso el Emperador, la comienza por Fruela hermano de Alonso Primero el Grande, no de Alonso Segundo el Casto. con quien lo han equivocado Pellicer y el Marques de Mondejar, siguiendo el error de la Historia Compostelana. Luego prosigue diciendo, que Fruela, hermano de Alonso Primero.

tu-

tuvo por hijo á Bermudo el Diacono, y que este Principe Bermudo, que reyno tres años, fué Padre del Rey Don Ramiro. ¿ Puede ser mas contrario el Monge Silense à los mismos Autores, que lo alegan en su favor? En suma dos solos son los apoyos de la nueva opinions la poca crítica de Pellicer, que prefirió la autoridad de la Compostelana á la de todos los Escritores mas antiguos y la disposicion, en que estaba el Marques de Mondejar, de asirso de qualquiera cosa, on tal que pudiese aprovegharle para desacreditar à Mariana. Es cierto, que de aqui se sigue, que con la muerte de Alonso Segundo se acabó la descendencia del Rey, Pelayo; pero en esto nada perdimos, porque si la sangre de Pelayo descendia de los Reyes Godos, igualmente provenia de ella la de Alonso Primero, y de su hermano Fruela, descendientes del gran Rey Recaredo. Este Fruela fué Padre de Bermudo, Bermudo Padre de Ramiro, Ramiro Padre de Ordoño, Ordoño de Alonso Tercero, Alonso Tercero de Fruela Segundo, Fruela Segundo del Infinte Don Ordoño, este Infante de Bermudo Segundo, y Bermudo Segundo de Alonso Quinto, Suegro del gran Rey Don Fernando. He aqui como se conservó la sangre Real de los Godos por linea varonil de padres à hijos, sin que necesitemos de Don Pelayo, que no habiendo tenido hijo varon, no pudo comunicarla sino por hembra (1).

E

<sup>(1)]</sup> Sebastian de Salumanes, Crolincon s'num: 27: pag: 489: Monge
de Siled (Conscent) pum: 31.324. I det Patro Meriana.) Adverse, rigi.
31: pag: 188. y 289. Peclicori, Ans.
148. 149. 150. pag. 73. y sig.
Mis de lid Moharquicido Bryadin 1 116.

DE LA ESPARA ARABE.

CVIII. El Rey Ramiro, quando murio su antecesor, estaba en tierra de Burgos para casar? Ramiro y su se, como realmente lo efectuó con una Señora reynado. Castellana llamada Paterna, à quien nuestros Historiadores modernos, empezando por Don Rodrigo Ximenez, han dado el nombre de Urraca, sin hacer caso de los testimonios mas antiguos. Los tiempos de paz, que suelen servir à muchos Principes para entregarse à las delicias, y descuidar del gobierno hicieron muy glorioso el nombre de Ramiro, no solo por los muchos edificios que levantó, sagrados y profanos, los mas nobles y hermosos que hubiese entonces en España, pero mucho mas por las sabias providencias con que aseguró la felicidad del público, sacando los ojos à todos los ladrones; condenando à las llamas à todos los Agoreros y Magos, y mostrandose siempre tan imparcial y severo en la observancia de las leyes, que con razon lo apellidaron los Historiadores de su siglo *el de la Vara de la Justicia.* Vivió este Príncipe justo menos tiempo de lo que deseaban los buenos, pues no reynó sino siete años. y poco mas de un mes, hasta el dia primero de Febrero de ochocientos y cincuenta, segun consta asi por las Historias, como tambien por la lápida, que se le puso en Santa Maria de Oviedo en el lugar de su sepultura (1).

CIX. Si fué glorioso Ramiro en el descanso de la paz, no lo sué menos en el tumulto de contra los relas guerras, que no fueron pocas en an poco beldes. tiempo. Aun no habia llegado i subir al Tro-

Muger de

oney Calker Leve menez, Lucas de Tuy, Alonso el Sabie, y otros. Vease la Ilustracion 6. num. 12. Vesse la Coleccion de Lápidas del tiempo de los Gudos y cay. . 1. art, 26. ...

<sup>(1)</sup> Sebastian de Salamanca num. 23. y 24. pag. 489. 490. Albeldense, Cronicon, num. 59. pag. 453. 454. Monge de Silos, Cronicon, num. 33. 34. pag. 289. 290. Rodrige Xi-

HISTORIA CIVIL 136 no ni vuelto de Castilla, quando ya se le declaró enemigo, y pretendiente de la Corona un Conde de Palacio llamado Nepociano, paziente de Alonso el Casto. El Rey sin perder tiempo pasó à Lugo de Galicia, y marchando desde aqui con exército de Gallegos, se entró en Asturias; donde halló al rebelde con tropas Asturianas y Navarras cerca de la puente del rio Narceya. Duró poco la batalla, si es que la hubo; porque Nepociano se vió desde luego desamparado de los suyos, y aunque procuró salvarse con la mayor diligencia, le alcanzaron y prendieron los Condes Escipion y Sonna, y fué condenado por Ramiro á perder los ojos, y á clausura perpetua en un Monasterio. Con la misma pena de la vista castigó la rebelion de otro Conde de Palacio llamado Aldroito, que ahora dixeramos Aldrete. absolviendolo de la pena capital, que intima contra los rebeldes el Fuero Juzgo. Pero como despues de este se le rebelase tambien otro, cuyo nombre era Piniolo, y fuese ya necesario un escarmiento mayor para refrenar á gente tan infiel y atrevida, permitió, que segun el rigor de las leyes se le diese la muerte, y juntamente con él à sus siete hijos, cómplices de la misma alevosía (1).

vieron con los Arabes.

CX. La segunda guerra de Ramiro fué concontra los Normandos, que habiendo salido de las mandos, y la costas de Dinamarca por codicia de mejor terque estos tur reno y mas ancho, é infestado repetidas veces las playes de Francia, se echaron sobre Asturias y Galicia con poderosa armada en el año de

<sup>(</sup>r) Albeldense , Cresices , num. 47. pag. 450. y num. 59. pag. 453. Sobastian de Salamupea en el lugar

citado. Monge de Silos en el lugar arriba dicho.

DE LA ESPAÑA ARABE. . 137 de ochocientos quarenta y quatro, saqueando primero los contornos de Gijon, y despues los de la Coruña. El Rey despachó inmediatamente un exército en que iban muchos Duques y Condes de la principal nobleza, y consiguió con el valor de sus tropas, que los enemigos, despues de haber perdido en tierra innumerable gente, y en mar algunas naves (el Monge de Silos dice hasta setenta), parte sumergidas por la tempestad, y parte quemadas por los nuestros, se apartasen de aquellas costas para tentar mejor fortuna en las de Portugal y Andalucía. Despues de haber hecho un desembarco en las playas de Lisboa, sin poder adelantar por alli como hubieran deseado, torcieron el cabo de San Vicente, y entrandose por el Guadalquivir hasta Sevilla, tuvieron cercada por trece dias aquella rica Ciudad, y sacaron de ella muchos prisioneros y caudales. No la dexaron sino por poco tiempo, pues habiendo saqueado la Isla de Cadiz con todas sus vecindades hasta Medina Sidonia, y dado suego despues de tres dias de sitio à una plaza entre Sevilla y, el mar, que los Arabes Ilaman Cabtal o Captel, se encaminaron otra vez hacia la misma Cludad con el fin de apoderarse de ella y de sus fértiles campiñas. Los Moros Sevillanos salieron 4 la defensa y les dieson batalla; pero el exército Normando logró derrotarlos enteramente , sy luego se entró por los arrabeles, donde es indecible el botin que recogió, y el daño que hizo arrebatadamente à personas y fabricas con la osadía que suele dar la victoria. Mas adelante hubieran pasado los Normandos si no hubiese llegado à tiempo un exército del Rey de Córdoba, con quien tuvieron muy largo combate TOM. XII. sin

Sus guerras con los Moros. Batalla de Cla vijo fabulosa.

CXI. De las guerras de Ramiro con los Moros no nos dicen las historias de aquella edad, sino que dos veces peleó con ellos, y entrambas veces fue vencedoruni yo puedo decir otra cosa en este asunto, no habiendo dicho mas los Escritores que pudieron saberlo. Rodrigo Ximenez, que escribió quatrocientos años despues de la muerte de este Rey, es el primero que nos dió relacion de la famosa batalla de Clavijo. que ha corrido desde entonces de boca en boca, y de Autor en Autor, hasta los últimos años del siglo pasado, en que la desacreditó el Padre Maestro Perez, del Orden de San Benito, con razones muy claras y poderosas. La substancia de lo que cuentan es como se sigue: Abdelrahman, Revide Córdoba, pidió a Don Ramiro el acostumbrado tributo de las vien doncellas. alegando el derecho que le habian dado algunos

<sup>(1)</sup> Anonime Cronices de gents Normaniorum, pag. 542. Anonimo, Annales Berrinians, pag. 201. Albeldens. Cronices, num. 16. pag. 453. Salmanticense, Cronices, num.

<sup>17.</sup> pag. 459. Monge de Silos, Orenicos, num. 34. pag. 289. Rodrigo Rimenez, Historia Arabum cap. 25. pag. 22. Rerum in Hisp. gestalib. 4. cap. 13. pag. 76. Otres.

HISTORIA CIVIL 140 oyó con aplauso increible tan alegre noticia, recibió los Sacramentos y se puso en armas. Invocaron los Españoles à Santiago, costumbre que desde entonces nos ha quedado, y con la asistencia visible del Apostol, hicieron tangrande matanza de infieles, que fueron sesenta ó setenta mil los que quedaron tendidos en el campo, sin los que fueron matando de camino hasta dentro de los muros de Calahorra. En esta Ciudad, por agradecimiento y memoria de tan notable suceso, la nacion Española hizo voto general y perpétuo de ofrecer anualmente à la Iglesia de Santiago las primicias de la cosecha y vendimia, y dar al Santo Apostol su porcion de botin á pillage en todas las expediciones que se hiciesen contra Mahometanos. Esta es la relacion, segun se lee en el Diploma del Voto, de donde lo han tomado todos los modernos. ¿Pero quien no sospechará de la legitimidad y antigüedad de dicho Diploma, viendo referido en él un acontecimiento memorabilisimo, que con ser tan digno de comunicarse à la posteridad, no se halla jamas insinuado en ninguno de nuestros Escritores por quatro siglos enteros? ¿ Quién no tendrá por invencion del siglo trece una relacion tan ruidosa, de que no se halla memoria ninguna antes de dicho siglo? ¿Onién levendo el Diploma no descubre sus incoherencias, sus inverosimilitudes, falsedades, sus anacronismos? El hablar Don Ramiro de sus Padres y Abuelos con las infames expresiones que se le ponen en la boca : el atribuir a nuestros Reyes tan piadosos y Católicos un asiento tan indigno de su religion y piedad: el suponer à dicho Príncipe en la Corte de Leon, antes que Leon suese Corte, y aun antes que volDE LA ESPAÑA ARABE.

volviese à salir de las tinieblas y ruinas en qué la sepultaron los Arabes: el darle por muger á Urraca, no conocida por ningun Escritor, sabiendose de cietto que entonces estaba casado con Paterna: el insinuar como proféticamente la costumbre que se habia de introducir con el tiempo de invocar à Santiago en las batallas : el nombrar Arzobispos quando todavia este título eclesiástico no era recibido en España: el dar al Obispo Dulcidio un Arzobispado Cantabriense o Catalabrense, que jamas se ha conocido : el anticipar unos cien años la exîstencia de Salomon, Obispo de Astorga: la fecha del reynado de Ramiro en ochocientos treinta y quatro, ocho años antes de ser Rey: la firma de las Personas Reales, repetida y fuera de lugar: la de los Potestades de la tierra, que no suenan en otros Diplomas: la del Sayon del Rey en lugar del Escribano: estas y otras inverosimilitudes que pudieron notarse en el Diploma, son indicios evidentes de que la obra es apócrisa, y la batalla fabulosa (1).

CXII. Laguerra que hubo sin duda en tiem- Aledran, Conpo de Don Ramiro, es la de Cataluña, que de de Barcelodió mucho cuidado y zozobra, no solo al Con-na. Sus guerras de Aledran, sucesor de Bernardo, pero aun mo, hijo del al Rey de Córdoba y al de Francia. Guillermo, Conde Bernarbijo del Conde Bernardo (no Guillemundo, hi do. jo del Conde Bera, como parece entendió Ambrosio de Morales), estaba muy ofendido del Rey

. (1) Sebastian de Salamanca, Gonjess , num. 24. pag. 490. Rodrigo Ximenez Rerum in Hisp. gest. lib. 4 cap. 13. pag. 76. Lucas de Tuy, Chronicon mundi, lib. 4. pag. 76. Alonso el Sabio. Crénica de España,

pag. 39. y 40. Morales, Mariana, y ocres. Joseph Perez , Diserrarianes ectlesiastica, título Diploma celeberrimmen de Foto, pag. 286. y

#### 142 HISTORIA CIVIL

Rey Carlos el Calvo, por la muerte que habia dado á su Padre; y miraba con muy malos ojos al Conde Aledran de Barcelona, que siendo amado, como lo era, de los Catalanes, y perseguido por los partidarios del Difunto, es natural que fuese Godo, y quizá de la misma familia del Conde Berenguer. Agitado con estos afectos y deseos de venganza, se coligó con el Rey de Córdoba, puso en armas toda la Galia Gótica, y consiguió, segun parece, que se levantase al mismo tiempo en Gascuña el Conde Sancho Sanchez, hijo de Sancho Medarra; pues el insigne Martir San Eulogio refiere en una de sus cartas, que habiendose puesto en viage para Francia, donde estaban sus hermanos: no le fue posible pasar los Pirineos por la guerra que habian encendido los dos Condes en dichas Provincias. En el año de ochocientos quarenta y siete consiguió el Rey de Francia que el de Córdoba se le hiciese amigo ey se separase de los rebeldes: pero Guillermo, sin asustarse por esto, llevó adelante su empresa, y logró (aunque mas con engaño, que con las armas) apoderarse de Barcelona y Ampurias en el año de ochocientos quarenta y ocho, y prender al Conde Aledran en el de quarenta y nueve. Le duró muy poco el contento, pues luego al año. inmediato, cayendo el engaño, como suele, sobre el engañador, los partidarios de Aledran mataronal Rival, y volvieron los honores á su antiguo Conde. En este tiempo ya los Moros habian vuelto à romper con los Franceses, pues en el mismo año de ochocientos y cincuenta, último de la vida de Ramiro Primero, hicieron mucho daño en la Provenza, principalmente en Arlés, aunque las naves con que habian ido.

DE LA ESPARA ARABE. ido, perecieron despues en el mar por una tempestad (1).

## REY XIII.

# ORDOÑO I.

sucesor de Ramiro fue su hijo Ordoño, grande por sus hazañas, y aun mas por sus virtudes; valiente en la guerra, acertado en las deliberaciones, zeloso en la religion, muger é hijos, honesto en las costumbres, afable en el trato, piadoso en las necesidades agenas. Padre verdadero de sus vasallos, Príncipe tal, dice su epitafio de Oviedo, de quien siempre hablara la fama ;: y cuyo semejante no verán quiza los siglos venideros. La christiandad le debe muchos Templos, y el Estado muchas Ciudades. y Villas, que habian sido destruidas por los Moros en las guerras pasadas. Tales son en particular las de Tuy, Astorga, Leon y Amaya; pero no las de Burgos y Ovierna, aunque asi se lea por equivocacion en los Anales Toledanos. Nuestros Historiadores modernos, empezando por Pelayo, Obispo de Oviedo, Escritor del siglo doce y poco acreditado, aseguran que estuvo casado con Munia ó Muniadona, y tuvo en ella seis hijos, Alonso, Bermudo, Nuño, Odoario, Fruela y Aragoncia: pero lo cierto es que el nombre de su muger no se sabe; y

Años 850 866. Reynado de

(1) San Eulogie, Episteland Gui-Desindum, fol. 94, 96, Morales. Notae in Divi Eulogii, opera edita á Petro Poncio Leone, tol 99. San Vvandregisilo, Fragmentum Chronici Fentallensis, pag. 388. Anonimo, Annales Bertiniari , pag. 201. 204. Nitha:do , De dissensionibus , filiorum Ludovici Pii , lib. 3. pag. 321.

Condes de Baroelona, Aledran y Guifredo I.

cesariamente por errada (1). CXIV. En tiempo de este Rey continuó gobernando á Cataluña al Conde Aledran hasta el año de ochocientos sesenta y quatro, en que parece debe ponerse su muerte, pues con esta se animaria à suscitar en Francia sus antiguas pretensiones (como realmente lo hizo en este año ) un hijo del Conde Bernardo, que tenia el mismo nombre de su Padre, y se le asemejaba en las calidades. Carlos el Calvo despojó á este Conde revoltoso de todos los honores y feudos que le habia dado en el condado de Angers, y entregó à otro Bernardo, nieto de Rorigon el gobierno de la Galia Gótica, que habia estado unido por algunos años con el de Barcelona. Separados así de la Gothia, los Catalanes recibieron por Conde á Vifredo ó Guifredo, natural de un lugar cerca de Villafran-

<sup>(1)</sup> Schastian de Salamanca, n. 25. y 26. pag. 490. y sig. Albeldense, num. 60. pag. 454. Monge de Silos, num. 35. 38. y 39. pag. 290. y sig. Anónimo, Cronicon Burgense, pag. 507. Anónimo, Annales Complutenses, pag. 310. Anónimo, Annales Compostelloni, pag. 318. Anónimo, Cronicon de Cardeña, pag.

<sup>370.</sup> Anónimo, Anales Toledanes, pag. 381. 382. Rodrigo Ximenez, Lucas de Tuy, Alouso el Sabio en sus lugares respectivos. Mariana Hist. gen. de Esp. tom. 1. lib. 7. eap. 16. pag. 346. Vease la Ilustracion 6. nun. 13. Vease la Coleccion de Lápidas del triempo de los Godos, cap. 1. art. 27. y 28.

DE LA ESPAÑA ARABE. ca de Conflent, segun puede colegirse de las memorias de Ripoll, aunque van mezcladas

con algunos cuentos fabulosos (1).

CXV. En Córdoba prosiguió al mismo Abdelrahman tiempo el Miramamolin Abdelrahman hasta el al fin de su reydia veinte y dos de Septiembre del año de ocho dera de Barce cientos cincuenta y dos, que fue el postrero de lona. su vida, á los treinta años y quatro meses de reynado. Antes de su muerte emprendió por fin la guerra de Cataluña, proyectada ya por su antecesor unos treinta años antes con el intento de recobrar à Barcelona. Su insigne General Abdelcarimo, que se encargó de la expedicion, consiguió tomarla sin trabajo por traicion que hicieron á la Ciudad los Judios que estaban en ella. Mató, segun las historias de Francia, mucho número de Christianos; pero no pudo prender, como hubiera deseado, al Conde Aledran, 6 porque no estaba entonces en Barcelona, ó porque halló expediente para ausentarse (2).

CXVI. Mohamad Abu-Abdalla, hijo su- Mohamad I. cesor de Abdelrahman, que subio al Trono des. Rey V. pues de haberse perdido Barcelona, ha mereci- Córdoba Su reynado y vicdo la mayor reprobacion en las historias de los torias. Christianos, y los mas subidos elogios en las de los Arabes. Unos y otros hablaron con verdad, porque al paso que trataba con amor á los Mahometanos, perseguia con la mayor inhumanidad á los Fieles de Jesu Christo. Los echó à todos de su Palacio, les quitó los empleos de

TOM. XII.

(x) Anonimo, Annales Bertinia-

ni, pag. 221.223. Monge de Ripoll, Gesta Comitum, Barcinenensium, p.

539. Vease la Hustracion 11. num.

(a) Andnimo, Annales Bertinia-

ni, pag. 206. Abu-Bakero Venis Series , pag. 34. Rodrigo Ximenen, Historia Arabum, cap. 24. y 25. pag. 21. 2:. Vease la Ilustracion 4.

honor, los cargó de pechos y contribuciones, les despojó las Iglésias y aun las casas, los afligia y atormentaba, y les daba muertes cruelísimas aun sin pretexto alguno, como se verá en el libro siguiente. Si no habiese tenido un odio tan implacable à la religion del Salvador, hubiera sido uno de los Soberanos mas cabales y excelentes por sus bellas calidades y loables costumbres. Principe justo, humano, liberal, valeroso, letrado, fue para su familia el mejor padre, y para sus vasallos el mejor Rey. Varios de sus hijos lo imitaron en la aplicacion à los estudios, en particular Almotrefo, que hizo grandes progresos en la música y poesía: Alcassemo, insigne Poëta, que fue envidiado y encarcelado por su hermano Abdalla, y murió de veneno, y otros quatro muy instruidos en letras humanas: Moslema, à quien dió su Padre el gobierno de Sidonia: Hescam. honrado por el mismo con el Principado de Jaen; y Abdelrahman y Alasbago, que pretendiendo ambos el Imperio, se destruyeron uno à otro. Tuvo tambien Mohamad la envidiable suerre de tener, asi en paz como en guerra, prudentes Ministros y fieles Consejeros. Abdelmálec, hijo de Abdalla, y Abdelrahman, hijo de Ualid, lo sirvieron con la mayor fidelidad en la Secretaría de Estado: Ualid, hijo de Abdelrahman, Isaac, hijo de Abrahan, Hescham el Grande, hijo de Abdelaziz, y Abdelualab, hijo de Abdelraufo, se ganaron mucha fama en los gobiernos, se hicieron inmortales sus nombres en la guerra. Sin embargo no le faltaron à este Príncipe, aunque tan amado, súbditos rebelbes y enemigos domésticos. La Ciudad de Mérida le dió tanto cuidado, que hubo de ir en persona á desmantelarla y derribar sus murallas,

DE LA ESPAÑA ARABE. llas, no dexando sino el Alcazar, en que puso guarnicion: y Ben-Afsuni, Príncipe rebelde, se hizo tan formidable, que obligó al General Isaac á retirarse del servicio del Rey, y mantenerse cerrado por muchos años en la ciudad de Mentesa. Sus victorias contra Christianos fueron dos en los años de ochocientos sesenta, y sesenta y uno: la primera en territorio de Pamplona, donde taló las campiñas, se apoderó de tres aldeas, é hizo prisionero à un Soldado Ilamado Fortuño, de quien se hace memoria por su avanzada edad de ciento veinte y seis años: y la segunda en tierra de Alava, donde su hijo Almonder hizo matanza cruelísima de Christia. nos, llevandose muchas cabezas à Córdoba (1).

CXVII. Pero la prudencia militar de Mohamad y sus Generales, fue vencida repetidas veces por la de nuestro Príncipe Ordoño, que no vence á los emprendió ninguna guerra sinacabarla felizmen. Moros, sujeta te, y cuyo número de victorias fue siempre igual al de las batallas. De su primera jornada rias Giudades contra el antecesor de Mohamad, no se sabe de Mahometasino en general que fue de mucha gloria y triun- nos. fo para nuestro Rey, pues no dice mas ni aun Sebastianeel Salmanticense, que pudo ver la accion con sus propios ojos. Acabada esta primera guerra, llamaron luego su atencion las inquietudes de Navarra, donde dos Oficiales 6 Comandantes Ilduon y Nucion, que tendrian à su cargo las tropas españolas de aquella Provincia, se habian levantado contra el nuevo Príncipe, y solicitado el favor de la Corte de

(1) San Eulogio, Memoriale Sanctorum, lib. 3. cap. 1. y sig. desde la pag. 63. Abu Abdalla, Vertis acu picta, pag. 199. Alhomaido y Ben Alhabar, baxo el texto de

Abu Abdalla en la pag. citada. Abu-Bakero , Vestis Serica , pag. 34. 35. 36. 37. y 48. Rodrigo Ximen z ; Hist. Arabum, cap. 26. pag. 23. cap. 27. pag. 24.

Ordono I. á los Vasco-

#### 148 HISTORIA CIVIL

Francia, que recibió con su acostumbrada urbanidad los dones y embaxadas de los rebeldes. Poco les valió el amparo de esta Corte, porque entrandose Ordoño con exército por las tierras de los revoltosos, los escarmentó de tal suerte con el poder de las armas, que se le rindieron todos, y le juraron obediencia. Apenas habia acabado de sujetarlos, quando tuvo noticia de un exército de Moros que venia à cortarle los pasos, ó llamado de los Navarros, como sospecha el Monge de Silos, aunque no insinuan tal cosa las historias mas antiguas, ó mas bien de su propia voluntad, para vengarse de las afrentas pasadas. Lo cierto es que el invencible Don Ordoño se presentó à los enemigos, los obligó à volver las espaldas, y por ellas fue pasando á cuchillo á quantos pudo alcanzar; Otras muchas victorias ganó en tiempo del Rey Mohamad en los frequentes combates que tuvo con Mahometanos: pero de tantas hazañas no nos queda otra memoria, sino que les tomó las Ciudades de Coria y Talamanca (que otros leen Salamanca, no se si con acierto), y en ellas à sus respectivos Gobernadores ó Vireyes Zetho y Mozeror, con sus mugeres, hijowy demas pueblo. Solo à Mozeror perdonó (porque lo habria experimentado mas dócil) dandole licencia para irse con su muger Balcaiz: fuera de este, quitó la vida à todos los guerreros, y puso en venta el resto de la gente, viejos, niños y mugeres. Si es genuino un Diploma de Alonso Tercero en favor de la Iglesia de Orense, tambien la toma de esta Plaza deberá atribuirse al Rey Ordoño; pero como Orense, Ciudad de Galicia, estaba en tierra de Christianos, solo podrá verificarse su conquista, suponiendo que los

DE LA ESPAÑA ARABE. los Moros poco antes con alguna sorpresa, hu-

biesen conseguido apoderarse de ella (1).

CXVIII. Otra guerra hubo muy ruidosa en Muza rebelque no entró nuestro Rey à los principios, aun-demueveguerque lo diga Rodrigo Ximenez; pero sí despues ra al Rey de Córdoba, y le de algunos años, y con muy grande gloria. Se toma muchos levantó contra Mahomad, Rey de Córdoba, estados. un Bencacin ó Christiano renegado, que trocó su nombre de bautismo con el de Muza, hombre Godo de nacion, ó porque descendia de Godos, ó porque habia nacido en la Galia Gótica; mas no en la Getulia de Africa, como dixo con sobrada ligereza Pedro de Marca, á quien han seguido à ciegas el Padre Moret y otros. Este Rebelde, que era buen Soldado y atrevido, ya con armas y fuerza, y ya con ardides y engaños, se apoderó de una gran parte de los dominios del Miramamolin, comenzando por Huesca, Tudela y Zaragoza, y de aqui baxando por otras Ciudades de Aragon y de las dos Castillas hasta llegar à Toledo, cuyo gobierno encargó à su hijo llamado Lupo à los principios del año de ochocientos cincuenta y cinco. Se movió, aunque ya tarde, el Mirama; molin para ver de recobrar las plazas que en muy poco tiempo habia perdido; y como la de Toledo era la principal y mas noble, y sabia por otra parte quan dificil era el rendirla por fuerza de armas, se presentó cerca de sus muros con poca gente, para estimular asi á los To-

(1) Sebastian de Salamanca, aum. 25. y sig. desde la pag. 490. Anonimo Albeldense, num. 60. pag. 454. y num. 80. pag 462. Monge de Silos, num. 35. y sig. desde la pag. 290. Vvandregisilo Fragmentum Chronici Frontanellensis, al ano 850. pag. 389. Rodrigo Nimenen, Rerum

in Hispania gestarum lib 4. cap. 14. pag. 77. Lucas de Tuy, Chronicom mundi, lib. 4. pag. 77. Alonso cl Sabio , La Crenica de España , parte 2. cap. 12. fol. 42. Florez , España Sagrada, tom. 17. título, Scripsura , Escritura I. pag. 244. Otros.

ledanos á salir á campaña abierta, pero teniendo las espaldas resguardadas con un exército mucho mayor que estaba no muy lejos en asechanza. Salieron efectivamente los de Toledo con mucho corage, y pelearon animosos con la esperanza de la victoria, hasta que viendose oprimidos de la muchedumbre que salió de repente de la emboscada, cedieron el campo al enemigo con pérdida de quince mil hombres entre Christianos y Moros; pues no es inverosímil que hubiese Christianos, como lo dice Rodrigo Ximenez, aunque no por orden del Rey Ordoño, que jamas fue amigo de rebeldes, ni renegados. Los Cordobeses se volvieron sin recobrar la plaza, pero con mueha carga de cabezas cortadas, que llevaron en triunfo, no solo por Andalucía, pero aun por las costas de Marruecos. Mandó despues el Rey Mohamad, que un exército dividido en tres cuerpos se aquartelase en Calatrava, Talavera y Zurita, tres plazas fuertes que tienen à Toledo como en medio, y desde alli fuesen haciendo excursiones y cavalgadas contra la Ciudad, como realmente se hizo por todo el año siguiente. Al otro año, que era el de ochocientos cincuenta y siete, fue en persona el Miramamolin à sitiar à Toledo, y aunque no logró por entonces otra cosa sino hacer algunos daños á la Ciudad, principalmente por la parte del puente, que se hundió con muchos ciudadanos; pero por fin al año inmediato con sola la amenaza de nuevo sitio con mayor exército, obtuvo que los Toledanos se le rindiesen (1).

<sup>(1)</sup> Schastian de Salamanca, Cronicon, num. 25. pag. 490. Monge de Silos, Cronicon, num. 36. 37.

pag. 290. 291. Rodrigo Ximener, Historia Arabum, cap. 20. pag. 23. Pedro de Marca, Marca Hispanica,

### DE LA ESPAÑA ARABE.

CXIX. Entretanto Muza con las conquistas Sedeclara eneque habia hecho, iba creciendo en poder y jac- migo de Frantancia, y mucho mas se ensoberbeció quando ríoles: los prihizo prisioneros à dos Mahometanos poderosi- meros lo tesimos, Alporcio con su hijo Azeth, é Ibenamaz men: los se-Alcorexi; de suerte que no dandose ya por sa- gundos lo vensisfecho con los daños que ocasionaba al Rey de Córdoba, quiso insultar tambien à los de Asturias y Francia con el fin de dilatar sus dominios, é instituir en España un nuevo Reyno, distinto de los dos que había, el uno de Christia. nos y el otro de Moros. El Rey de Francia, en cuyas tierras hizo mucho destrozo y botin, y cautivó entre otros á dos nobilísimos Generales, Sancho y Opulion, temió irritar con las armas á tan formidable enemigo, y asi no hizo otra cosa con él, sino procurar amansarlo con regalos y promesas. Muy diferente fue el proceder de nuestro Rey Ordoño. Viendo que Muza habia entrado en la Rioxa, y levantado alli una Ciudad ó Fortaleza que llamó Albelda, como asegura el Salmanticense, que escribia por aquellos mismos años, marchó alla con exército, y dividiendolo en dos cuerpos, destinó al uno para sitiar la nueva Ciudad, y al otro para acometer al Rebelde, que estaba acampado en el monte Laturso cerca de Clavijo. Los Christianos combatieron con increible denuedo, quitaron la vida à mas de diez mil enemigos, y obligaron à los démas à desamparar el campo vergonzosamente, dexando en él, entre otros ricos despojos, los preciosos regalos que habian recibido de Carlos el Calvo, Rey de Francia. Que-

lib. 3. cap. 27. pag. 324. 324. Mocet , Anales del Reyno de Navarra,

dó muerto en la accion un Garcia, yerno de Muza; y aun este poco viviria, porque se lo llevaron los suyos mas muerto que vivo con tres heridas mortales. Los vencedores sin perder tiempo marcharon hácia Albelda para apretar el sitio; y habiendola tomado por asalto al septimo dia, degollaron à todos los guerreros que habia en ella, y echaron por tierra sus murallas hasta los cimientos. Lupo, hijo de Muza, el que habia estado Gobernador en Toledo quando la Ciudad era de su Padre, quedó tan atónito de ver la rapidez y fortuna con que Ordoño habia disipado los vastísimos proyectos de un formidable Conquistador, de quien temblaban Franceses y Moros, que se rindió voluntariamente con todos sus partidarios, y le sirvió en adelante con la mayor fidelidad en las guerras contra los Mahometanos. Persistieron sin embargo en la rebelion otros dos hijos, Zimael y Fortuño, el primero en Zaragoza y el segundo en Tudela. El nombre de Albelda, que resuena en esta relacion como Ciudad nueva y fundada por Muza, convence lo que dixe antes baxo el reynado de Ramiro acerca de la fabulosa batalla de Clavijo, y hace sospechar que siendo tan semejante à la de Ordoño por las circunstancias del lugar y de su buen éxito, la hayan inventado y forjado sobre este modelo (1).

Armadas de Moros y Normandos, vencidas por Ordoño.

CXX. No solo por tierra, sino también por el mar Océano, resonaron las victorias de nuestro Príncipe y de sus Oficiales en todas las ocasiones que se presentaron. Los Moros que

<sup>(1)</sup> Sebastian de Salamanca, num. 25, 26, pag. 491. Anónimo Albeldense, num. 47, pag. 450. y num. 60. pag. 454. Monge de Silos, Comicos, num. 36, 37, 38, pag. 251.

<sup>292.</sup> Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispania generum, lib. 4. cap. 14. pag. 77. Lucas de Tuy, Alonso es Sabio y otros muchos.

DE'LA ESPAÑA ARIABE. 176 habian llegado con sus naves, segun parece. hasta las costas de Galicia, pagaron la pena de su atrevimiento en el estrecho de Gibraltar, perseguidos hasta aqui por los Christianos Gallegos. La atmada Normanda, que en el año de ocho+ cientos cincuenta y nueve intentó un desembarco en la misma provincia, como en tiempo de Ramiro, experimentó con la pérdida de algunos buques el valor del Conde Pedro Gobernador de Galicia, y se fué desde luego á tentar la suerte en otros dominios, pasando el estrecho, y saqueando las costas Mahometanas y Francesas del Mediterraneo, juntamente con las Islas de Mallorca, Menorca, y Formentera,. que eran entonces de Moros (1).

# REY XIV.

# ALONSO III.

veinte y seis de Mayo del año de ochocientos sesenta y seis, en Domingo de Pentecostés, un dia antes de la muerto del Rey Ordoño, fué ungido en Oviedo su único hijo lo pierde, y lo Don Alonso Tercero de lesse enombre:, en la recobra. edad de trece à catorce años. Se le levaintb une tormenta desde los primeros dias por la ambicion de Fruela, Con le ó Gobernador de Galicia, hijo de un Bermudo, mas no de Bermu-TOM. XII.

Años 866.

910

(1) Albeldense , Cronicon , num. 60. pag. 454. Sebastian de Salamanca , Cronicon , num, 26. pag. 492. Anonimo, De gestis Normannerum,

pag. 525. Rodrigo Ximenez, Histon. ria Arabum , cap. 27, pag. 24. Rerum in Hisp. gest. Lib. 4. cap. 14. pag. 77. Offos.

HISTORIA CIVIL 154 do el Rey, como dicen, sin fundamento algunas de nuestras Historias modernas. Los sábios Consejeros de Palacio, por no exponer la vida del nuevo Príncipe en tan tierna edad al furor de un ciego rival, que con el favor de sus partidarios se habia entrado en Oviedo para ser reconocido por Soberano, dispusieron que Alonso se ausentase, y fingiendo ceder el Trono, se pusiese en salvo en tierra de Alava. sobre la raya de Castilla. El consejo sué prudente, pues esperando sazon y oportunidad, que tardó muy poco, lograron matar al rebelde, y poner freno á sus amigos y favorecedores; y luego llamaron al Rey, que fué recibido con júbilo universal, y acompañado hasta el Trono con aclamaciones de regocijo (1).

Sujeta varias beldes.

CXXII. No le faltaron otras desazones seveces á los re- mejantes en el discurso de su reynado, por mas que sus virtudes y hazañas lo hiciesen acreedor del mas sincéro respeto, y del verdadero amor de los pueblos. Los Navarros dos veces le negaron la obediencia, manteniendose rehacios y cerrados, hasta que hubieron de ceder por necesidad una y otra vez al conocido valor del Soberano, y de sus fieles Guerreros. Los de Alava tambien se le rebelaron, pero con menos orgullo, pues bastó la fama del exército que marchaba contra ellos, para que doblasen luego la cerviz, y entregasen à su Conde llamado Eylon, a quien como a principal Autor de la conjura hizo llevar el Rey

<sup>(1)</sup> Andnimo, Cronicon Albeldense, num. or. pag. 454. Sampiro, Crenicen, num. r. pag. 452. Monge de 6ilos, Crenicen, num. 48. pag. 297. Anonimo, Crenicen Luiza-

num, pag. 416. Rodrigo Ximenez, Rorum in Hispania gestarum, Lib. 4. cap. 15. pag. 77. Otros. Vesse la liustracion 6, num. 14.

DE LA ESPARA ARABE. Rey en cadenas á las cárceles de Oviedo. Dentro del mismo Palacio se armó con sus hijos un Criado de la Corte llamado Adamnino para intentar la muerte de su amabilisimo Principe; pero se descubrió con el favor del Cielo el horrendo proyecto, y pagaron los impios con la vida tan malvado designio. Semejante delito intentaron en diversas ocasiones un tal Hermenegildo con su muger Hiberia, y otro llamado Hanni, si merecen fé dos Privilegios de la Catedral de Santiago, publicados por el Padre Maestro Florez. Sampiro Obispo de Astorga. que escribió en los últimos años del siglo diez. añade otra rebelion, atribuyendola à quatro hermanos de Alonso, à quienes el Rey en pena hizo sacar los ojos; aunque ni esto (dice) le valió, porque uno de ellos llamado Bermudo, con todo que era ciego, escapó de Oviedo para Astorga, donde reynó tranquilamente siete años, hasta que saliendo à campaña contra el legítimo Rey, hubo de retirarse fugitivo á tierra de Moros, con cuya ayuda se habia levantado y mantenido. Pero esta relacion, que el mismo Sampiro no da por cierta, poniendola en boca de la fama, no solo es inverosimil por la circunstancia increible del largo reynado del Rebelde, y por no hallarse insinuada en la Cronica Albeldense, cuyo Autor escribia entonces mismo lo que estaba viendo; pero absolutamente debe tenerse por fulsa, siendo cierto, como dixe antes, que el Rey Don Alonsono tuvo hermanos. Tampoco debe darse oidos à lo que refieren Mariana y otros de Zenon y Zuría, Señores de Vizcaya, pues de tales Principes descendientes de Eudon, ni de la infidelidad que se les atribuye, no hay

documento alguno en las historias de aquellos tiempos. El mismo juicio debe formarse de otra rebelion, que cuentan de otros siete años. movida por un Duque Vitiza, que al cabo (dicen) fué sujetado y vencido por el Conde Hermenegildo Menendez, y murió en prisiones en Oviedo: cuento fundado en un Diploma, que tiene sobrados indicios de ser apócrifo, y en que se firma Alonso Quinto con el título de Rey, veinte y dos años antes de serlo (1).

Se casa con . y cede la Nagorra.

CXXIII. Los levantamientos de Navarra, una Francesa, que eran sobrado frequentes, y tenian su origen en Francia, segun se echa de ver por los efectos: 1 un Frances y por los sucesos pasados, fueron causa que se Conde de Bi- formase en aquella Provincia un nuevo Señorío, y entrase al mismo tiempo en España una Reyna Francesa. Sancho Iñigo, Conde de Bigorra, apellidado el Arista, que es como decir (dice Moret) el Roble, b el Fuerte, este era sin duda el que por parte de Francia iba soplando en el fuego de la rebelion, y fomentaba las inquietudes de Navarra, pues no pudo tener otro motivo para subir à la cumbre de nuestros Pirineos (segun refiere Rodrigo Ximenez, natural de aquel Reyno), y estarse alli de asiento y como de vela sobre los Navarros, y despues de algun tiempo pasar todavia mas adelante hasta las mismas llanuras de Pamplona, tomando partido en las guerras de los Naturales, como si fuera uno de ellos. Veia Don Alon-

<sup>(1)</sup> Andpimo, Cromicen Albeldence . num. 61. pag. 455. Sampiro, Cropicon num. 1. pag. 452; num. 3. Pag. 453. y num. 14. pag. 461. Monge de Gilos, Cronicon, num. 42. y 49, .pag. 298. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. zeit. Lib. 4. cap. 25.

y 16. pag. 78. y 79. Florez , Espana Sagrada , Tom: 19. en los Apendices . pag. 339, 340, Mariana, Hirteria general de España, Tom. 1. lib. 7. cap. 17. y 19. pag. 349. y 353. Yepes, Tom. 5. Escrituras, Escrituras, 2 pag. 428.

DE LA ESPAÑA ARABE. Alonso por una parte la aficion que tenian aque-Ilos Españoles al Guerrero Frances: p.y. consideraba por otro lado, que estando sostenido por un hombre de tanto valimiento, à quien guatdaba las espaldas el mismo Rey de Francia, que segun parece., le era pariente; le tendrian siempre ocupado en guerras intestinas, y distraido de las deilos Moros, que eran mucho mas importantes à la Religion y al Estado. Resolviose pues à contentar à un mismo tiempo Navarros y Franceses, entregando la Provincia al Conde de Bigorra en título de feudo, segun lo que estilaba la Corte de Francia con sus Condes pero con la condición que de habian de dar en matrimonio una Francesa llamada Sumeña, ó Ximena (segun los modernos Amulina) Deuda del Rey Carlos, y del mismo Conde, para tenerlo asi mas sujeto y aficionado. La época de este tratado, con que Don Alonso, segun la expresion de Sampiro, se coligó con Francia y Pamplona, es el año de ochocientos setenta y tres, en que el Rey contaba veinte y uno de edad, como dice el Monge de Silos. Es cierto que nuestros antiguos nos han aclarado muy poco este punto, de que voy tratando, y apenas han insinuado quien una cosa, quien otra, quien el matrimonio con la Francesa, y quien la cesion del Reynó de Nawarra, sin atar y trabar los sucesos, como comvenia, para que entendieramos la verdade de losque hubo; pero con las pruebas que daré en las Ilustraciones, se echará de ver claramente, que el sistema que aqui propongo, el mas fundado, y que sin duda alguna es fabuloso todo lo que hasta ahora se ha dicho acerca de la anriguedad del Reyno de Navarra, y origen español

nol de sus Soberanos. El Padre Moret quisiera persuadirnos, que Iñigo Arista no era Conde de Bigorra, sino de un pequeño pueblo de Navarra llamado Viguria: pero sus conjeturas no bastan para desmentir à Rodrigo Ximenez, ni para sospechar que este Autor, natural de Navarra, equivocase los nombres y paises de su tierra con los de Francia, y quisiese dar á Franceses una gloria propria de su patria (1).

Garcia I. Rey

CXXIV. El Conde de Bigorra gobernó en I. de Navarra. Pamplona unos doce años hasta el de ochocientos ochenta y cinco, en que su hijo Garcia Sanchez Iñiguez fué proclamado por los Navarros. no ya Conde sino Rey, sin que pudiese impedirlo el de Asturias por el poder y oportunidad que les habia dado él mismo, desmembrandolos de su Corona, y entregandolos à Señor extrangero, que debia naturalmente sacudir el yugo desde el primer momento que se hallase con fuerzas para executarlo. El nuevo Rey se casó con Urraca, que siendo Señora de sangre real por testimonio de Rodrigo Ximenez, podia ser alguna de las tres hijas del Rey Alonso, mas bien que de la casa de los Condes de Aragon, como pretenden nuestras Historias modernas, atribuyendo á dichos Condes mas altura y nobleza de la que entonces tenian. No ocupó el trono segun mis cuentas sino seis años, hasta el de ochocientos noventa y uno, por la desgracia que tuvo de mo-

<sup>(1)</sup> Sampiro , Cronicon , num. 1. pag. 453. Monge de Silos, Cronicon, num. 4. pag. 193. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp, gest, Lib. 4, cap. 15. pag. 78. Lib. 5, cap. 21. pag. 97. Lucas de Tuy, Cronicon Mundi, lib. 4. pag. 79. Moret, Anales del Rey desde el num. 1. hasta el num. 8. ne de Navarra, lib. 4. cap. r. pag. ne de Navarra, lib. 4. cap. 1. pag.

<sup>139.</sup> Investigaciones bistoricas, lib. 2. cap. 9. pag. 441. 442. Alonso el Sábio, Morales, Mariana, Ferreras, &c: Vense la Coleccion de Lápidas del elemps de los Godos scap. 1. art. 28. num 22 3 Vesse la Hestracion 74

DEJEAIDSPARAJARABE. morir juntamente don su muger à manos de Moros, sobrecogido de repente en un lugar que llamaban Larumbe en el valle de Ayvar (1).

CXXV. Sancho Gaicus "hijo del difunto. nacido después de la muerte de su madre, o Abarca Rey muy peco antes, tardo por su tierna edad ch subit al Trono, hasta que cumplio los catorce, militares. teniendo el mando entre tanto algunos Señores de Palacio, que le eran como Ayos y Regentes. Coronado Rey en el año de noveciena tos y cinco, se casó con Tuta, ó Thenda, ó Toda, persona Real, en quien tuvo un hijo varon y quatro hembras, Garcia, Ximena, Maria, Teresa, y Velasquita, aunque una de las tres primeras tuvo rambien el mombre de Rneca, 6 Ifilga. Fue Principe muy católico: grande su respeto a la Divinidad : extremada su misericordia para con los pobres y afligidos. El estruendo de sus armas resonó con mucha glorla: extendió sus dominios por toda la Navari ra bara system fueru de ella por tierras de Qas tilla y Aragon: Monjardin, Naxera, Vecariay Calaborra, Tudela y Jaca fueron sus principales conquistas; y la de Vedaria en particular hubo de ser muy gloriosa, pues la mereció la fundacion del celebre Monasterio Albeldense: en el último añorde su vida. Aspiró á, dominar aun vent la Gascufiu, o Navarra Francesa? aunque no nos dicen los Autores, si llegó á conseguirlo. Pero lo cierto es, que estando a la otra parte de los Pirineos, supo que los Morosise:arrimaban a:Pamplona: , y mandando lue: go à sus Soldados, que calzasen abarcas de cue-

Sancho I.

(2) Rodrigo Ximenez, Rerum 91. Vease la Ilustracion 7. wum. 7. in Hisp. gest. lib. 5. cap. 22. pag.

CLEO HISTORIA CIVILgo crudo para trepar con mas facilidadi por entre las nieves y despeñaderos, se echó de repente sobre los sitiadores de la Ciudad, 6 hizo tan grande matanza de ellos, que muy pocos pudieron lleyer al-Rey de Córdoba la noticia de su propia desgracia. De esta accion le provino el renombre de Abarca, que tomaron despues los demas Reyes por timbre y ape-Ilido glorioso, y resuena todavia en los Condeside Amnda, descendientes de la sangre Real de Pampione. Aunque proclamado en tiempo de Alonso Tercero, alcanzó, a los Reyes Garcia y Ordoño de Asturias: reynó despues de la Regencia veinte años no cumplidos hasta los últimos meses de novecientos veinte y quatro; y se enterró (dicarel Mongelde Albelda) en el Pórtico de San Estevan , que puede ser el de Monjardin, llamado antiguamente San Estevan de Deyo. Los Monges de San Salvador de Leyren yide San: Juan de la Peña, que disputan entre shaperca de la Sepulsura de este Rey, unos y otros fienen el pleyto ignalmente pardido (1).

Guifredo I. Barcelona.

Ι.

CXXVIII En tiempo de los Reyes, de que Conde VI. de acabo de hablar, el principal Condado de Cataluña, que se intitulaba todavia de Barcelona, aunque la Ciudad antonces estaba en poder de Moros , obedeció: succesivamente & Guifredo. Salomon, y a otro Guifredo. Eli primero de este nombre, que era natural (como dise antes) de Villafranca de Conflent, gobernó unos ocho años desde ochocientos sesenta y quatro, hasta ochocientos setenta y dos. Lo que

> (4) Vigila, Cronicon Albeldenso continuarum, num. 87. pag. 465. 466. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hirps gest. lib. 5. cap. 22, pag. 91, Yepes , Crenies , Tom. 5. tit. Beeri

turas, Escritura to. pag. 435. Anónimo , Crenicen Burgense , pag. 3074 Risco , España Sagrada , Toun. 33. Apendik 11. pag. 465. Vesse La Ilustracion y. num. 8.

dicen las Memorias de Ripoll, que estando el Conde en Narbona, tuvo la desvergüenza de coger à un Frances por la barba, y puesto en prisiones por este motivo, murió à manos de las Guardias, de quienes queria desprenderse y vengarse: tiene visos de Novela (1).

CXXVII. Con su muerte, parece que vol- Salomon Convió à tomar vigor el partido de los hijos del de VII. de la Conde Bernardo; pues la Corte de Francia dió el Condado à un Frances llamado Salomon. que lo tuvo doce años hasta el de ochocientos ochenta y quatro. Cuentan que el hijo de Guifredo, criado en Flandes, y vuelto con trage do peregrino à Cataluña, donde su madre lo reconoció por las manchas de pelo que tenia en el cuerpo; inmediatamente fué proclamado Conde, y por consejo de los Grandes desenvaynó su espada, y mató con ella a Salomon. Dado que esto sea fábula, puede sin embargo sospecharse, que le diesen la muerte los Catalanes por el odio con que miraban à todos los descendientes de Bernardo (2).

CXXVIII. Sucedió en el Condado el hijo Guifredo 11. de Guifredo el I. llamado tambien Guifredo, Conde VIII. y apellidado el velloso. Su casamiento con la recobra Barco hija del Conde de Flandes, con quien se habia criado, y habia tenido sobrada confianza en los primeros años de la mocedad, es una continuacion, segun parece, de la Novela pasada. no sabiendose otra cosa de cierto, sino que su muger se llamaba Guidinilde ó Guidinilla Este Príncipe recobró à Barcelona con otras Villas y Lugares de Cataluña que habian tomado los Tom. XII.

(1) Andnimo Gesta Comitum Barinonengum, cap. 1. pag. 539. Vease. la Ilperracion 12. num. 7.

<sup>· (2)</sup> Anónimo citado cap. 2. pag. 539. y 540. Vease la liustracion 12. Rum. 8, .

Moros; y como esto lo hiciese por sí solo sin ayuda del Rey de Francia, obtuvo de aquella Corte, que en adelante pasaria el Condado por herencia a sus hijos y descendientes; que sué abrir una puerta muy ancha, para que los Catalanes poco a poco se fuesen desprendiendo de Francia, consiguiendo por fin una total independencia. Murió à los veinte y ocho años de Gobierno, en el de novecientos y doce, y se enterró en el Monasterio de Ripoll fundado por el mismo, aunque tiene epitafio en la Iglesia de San Pablo de Barcelona, puesto en tiempos mas baxos, y con error de dos años en la fecha. Sus hijos fueron quatro: Radulfo, Guifredo, Miron y Suniario. El primero se consagró á Dios en Ripoll, el segundo murió de veneno antes de su Padre, el otro le sucedió en los Estados de Barcelona, y el último tuvo por legítima el Condado de Urgel, que pasó despues por herencia à sus hijos y nietos (1).

Almonder Rey VI. de Córdoba.

CXXIX. Era ya Conde Guifredo el velloso, quando murió en Córdoba Mahomad Primero en el dia quatro de Agosto de ochocientos ochenta y seis à los treinta y tres años, diez
meses y trece dias de reynado. Sucedióle su hijo Almonder, apellidado Abu-Al-Hakem, que
aunque no reynó sino un año, once meses y
tres dias hasta siete de Julio de ochocientos
ochenta y ocho, dió sin embargo suficientes
pruebas de sus pasiones y defectos. Para disimular el odio que tenia à Hescham Gobernador de Jaen favorecido de su Padre, le tomó
por su primer Ministro, mas luego buscó mo-

<sup>. (1)</sup> Anúnimo citado, cap. 2. y 3- pag. 14. Baluccio . Cellectie weterum menumenterum, pag. 817. 818.

<sup>822, 823, 836, 838, 917, 1031,</sup> Velose la llustración 12, num, 9.

DE LA ESPAÑA ARABE. tivo para culparle: lo encarceló, le confiscó los bienes, y le cortó la cabeza en el mes de Marzo del año de ochocientos ochenta y siete. Sosegó con las armas una rebelion que le movieron los Cordobeses, aun despues de haberles perdonado los diezmos al principio de su reynado: mas no pudo llegar a sujetar al famoso rebelde Ben-Afsuri, que se habia levantado, como dixe, en tiempo de su Padre; antes bien el sitio que le puso, le costó la vida en las vecindades de Huete (1).

CXXX. Abdalla, hermano y succesor del Abdalla Rey difunto, teniendo presente la injusticia que ha- VII. de Córbia hecho el antecesor à su primer Ministro, doba. libertó á sus dos hijos Omar, y Ahmedo, que estaban todavia presos, añadiendo al primero los honores de Gobernador de Jaen, y al segundo los de General de exército. Aunque era Príncipe amable por sus virtudes, principalmente por la moderacion y templanza, no gozó sin embargo un solo dia de tranquilidad. perseguido siempre por rebeldes y enemigos domesticos, sin que le valiesen sus muchas tropas, y valientes Oficiales, entre quienes se distinguieron por fidelidad y ciencia militar Abdelrahab hijo de Abdelrahuf, que gobernó y defendió varias plazas de Armas; Mohamad su hijo, que murió en el gobierno de Jaen; y Obaidalla hijo de otro Mahomad, que sué Ayo del Primogenito del Rey, y despues succesivamente Gobernador de Córdoba, Comandante de mar, y Secretario de Estado. El principal rebelde y motor de los demas fue Kalebo

menez , Historia Arabum , cap. 28. pag. 24. Vesse la llustracion 40 Bun. f.

<sup>(1)</sup> Abu Bakere , Venis serica , pag. 34. y 36. Abu Abdalla, Verpis aen picra, pag. 206. Rodrigo Xi-

#### 164 HISTORIA CIVIL

Omar, que es el mismo Ben-Afsuri nombrado poco antes, hombre de mucho valor y osadia, que segun los Escritores Arabes habia renegado la sé de Jesu-Christo, y no (como dice Rodrigo Ximenez) pasado por desesperacion de la falsa Religion à la verdadera. Tuvo atrevimiento el imperturbable Apóstata para mover una sedicion de soldados en la misma (iudad de Córdoba; y aunque de allí hubo de irse á rienda suelta para salvar la vida, no desistió por esto de la empresa, apoderandose de otras muchas Ciudades de Andalucia y Portugal, y atrayendo á sú partido aun á Mohamad Gobernador de Sevilla, hijo del mismo Rey, que murió por fin en batalla vencido por su hermano Almotrefo à fines de Diciembre del año de ochocientos noventa y cinco. Antes de este tiempo Suar Alcaisi, hijo de Hamdun, se habia fortificado en las montañas de Granada con un cuerpo de seis mil hombres, que lo apellidaron Rey, y salia de alli varias veces à hacer excursiones, saqueando villas y tierras de Christianos y Moros. Con una batalla que ganó à los Cordobeses, dexando muertos en el campo hasta siete mil, se hizo mucho mas atrevido, y sujetó en breve tiempo à los Moros de Granada y Calatrava; de suerte que el Rey Abdalla se vió precisado à juntar un exército numerosisimo, con el qual cercó las montañas, venció las fortificaciones llamadas en arabigo Alborgelas (origen del nombre corrompido de Alpujarras), y ilogrando. hacer prisionero à Suar, lo castigó con la muerte. No cedieron por esto los conjurados, nombraron por Caudillo à Saideo natural de Síria hijo de Giudl: y aunque perdieron tambien á.

DE LA ESPAÑA ARABE. este en una refriega cerca de Granada, y supieron que el Rey de Córdoba lo habia cegado con un hierro hecho asqua, y à los tres dias condenado à muerte, sin embargo no desistieron, antes bien proclamaron por Rey a Mohamat Alhamdani natural de Persia, Guerrero muy diestro, y advertido, que mantuvo su puesto con increible firmeza todo el tiempo del reynado de Abdalla, y aun trece años mas hasta el de novecientos veinte y tres, en que acosado por los Cordobeses, huyó vergonzosamente y muy mal herido. Se distinguió tambien por su infidelidad Soliman hijo de Anso, que en la muerte de Asbaga su Abuelo, Gobernador de Mérida, se alzó con la Ciudad sin querer reconocer al Soberano. Vencido por fin por el Rey Abdalla, obtuvo no solo el perdon, sino tambien los honores de Visir: pero como era Poëta, y muy inclinado á la sátira, dexóse llevar de su genio, y satirizó en una Poesía al mismo Rey su bienhechor, apellidandole Asno con la mayor desverguenza y temenidad. El Rey sin alterarse lo, multó en mil monedas de oro por cada verso, añadiendole con donayre y afabilidad; Si mas hubieras cargado al asno, mas paga le darias. Otros dos rebeldes dieron mucho que sufrir al mismo Principe. El uno sué Abrahan hijo do Alagiage, de quien no hallo mas noticia, sino que se apoderó de Sevilla y Carmona, mató 2 Kariba hijo de Otman, y tomó el títu o de Rey en el año de novecientos y once. El otro Hamados Obaidalla hijo de Omia se acampó con infinita gente en las montañas de Jaen, levantó, alli, muchas casas y fortalezas, baxó varias veces à pelear con las tropas del Rey de Córdoba, se apoderó de Cazlona y de otros

Lugares fuertes, y se mantuvo así mucho tiempo obedecido de todos como Soberano. Cediendo por fin ó al poder de Abdalla, ó à la llama de las discordias civiles (pues Ben Hayan en sus Anales de España, citados por Abu-Bakero Alcodeo, Moro Valenciano, no insinúa la causa ( se retiró á Huescar, donde su amigo y pariente el famoso Omar Ben-Afsuri habia fixado su Trono, y dado principio á un nuevo Reyno que duró, segun dicen, mas de setenta años. En tan grande mar de peligros y totmentas pasó Abdalla su reynado de veinte y quatro años, tres meses y siete dias hasta catorce de Octubre de novecientos y doce en que falleció, y se enterró en el Alcazar de Córdoba, un año y diez meses despues de la muerte de Alonso Tercero. Conserva una moneda de este Rey Moro el Cardenal Don Estevan Boria en su nuevo Museo de Veletii (1).

Alonso III. guerra contra los Moros, aunque coligados con Francia.

CXXXI. De los tres Miramamolinos, de emprende la que acabo de hablar, el primero como mayor enemigo de los Christianos, fué perseguido de muerte por el Rey Don Alonso, Principe valerosisimo, que no temió ni perdonó en ningun tiempo à los infieles, por mas que tuviesen el amparo de la Corte de Francia, que en los años de ochocientos sesenta y tres y sesenta y cinco, en lugar de interesarse por la Religion, y por nuestros Reyes catolicos, renovó sus tratados de confederacion con los Mahometanos de Córdoba. El primer cuidado de nuestro piadosisimo Principe sue el de la desensa de sus

> (1) Abn Abdalla , Vestis acu pie-Serica , pag. 34. 35. 36. 37. 46. y 48. Rodrigo Ximenez, Historia Ara-

bum, cap. 29. pag. 25. Vease la liustracion 4. num. 7. Vease la Coleccion de Lápidas del tiempo de los Godoe , cap. 5. att. I. fum. I.

DE LA ESPÁRA ARABE. estados contra las irrupciones de los Moros, que aunque no habian llegado poco antes hasta dentro de Dumio entre Miño y Duero, ni echado de alli al Obispo, como pretende el Padre Maestro Florez, fundandose en algunas Escrituras de Mondonedo, que tengo por apocrifas; es cierto que molestaban muchas veces à los Christianos con repetidas excursiones. Mandó pues, que poblasen y fortificasen à Sollanzo y á Cea, juntamente con otras Villas y Lugares de lo que llamaban entonces Campos de los Godos, y ahora tierra de Campos, que una parte era de Christianos, y otra de infieles, para que estos no pudiesen internarse tan facilmente como acostumbraban. Lo mismo hizo en otras partes de su reyno, principalmente hácia el Océano Cantábrico para defensa de los Nacionales contra Normandos y Moros; pues a este Príncipe debieron los Asturianos el Castillo, que llamaban de Gauzon cerca de Gijon, y los muros y fortines, con que cercó la Catedral de Oviedo en forma de Ciudadela (1).

CXXXII. Viendo Mohamad Rey de Cor Les derrota doba los preparativos y armamentos de Don dos exércitos Alonso, juzgó, que era mejor hacer la guerra en Leon, y en en casa agena que esperarla en la suya, y despachó inmediatamente dos exércitos hácia Leon. fiando el uno al Comandante Alcanatél, y el otro à su propio hermano Almonder, que le sucedió en el Trono. Este segundo cuerpo no hizo otra cosa sino pasar el Duero, y volverse atras de carrera; porque ya Don Alonso ha-

el Bierzo.

grada Tom. 18. Trat. 49. cap. 4. pag. 61. y titulo Seriprara, Becritura 4. y 5. pag. 312. 313.Veasu la Coleccion de Lapidas del tiempo de les Gedes. cap. 1. art. 28, num 2. y 6.

<sup>(</sup>t) Au'nimo Annales Bertiniami , pag. 218. 211. 223. Sampiro , Cronscon , num. t. y 2. pag. 453. y 453. Monge Silense . Cromcon num. 48. pag. 297. Florez, Bipaña Sa-

bia derrotado al primero, y perseguido despues con tan grande vehemencia, que à muy pocos dexó con vida en el alcance. Los Mahometanos, aunque atropellados y vencidos, tentaron la suerte otra vez en el mismo año. entrandose por el Bierzo; pero con desgracia todavia mayor que la primera, pues murieron en la accion mas de tresmil y quinientos, y todos los demas, sin salvarse uno, quedaron prisioneros de guerra à discrecion de los ven-. cedores, que se volvieron con riquísimos despojos á tierra de Campos, donde tenian los. Quarteles (1).

muchas Ciudades en Castimadura.

Conquista CXXXIII. De aqui salió Don Alonso con su exército victorioso, dispuesto à embestir à los lla, Leon, Por- enemigos en qualquiera parte que los hallase, y tugal, y Extre- hacerles todo el daño que pudiese para aumento: y gloria de la Religion Christiana. Es indecible la rapidez con que fué corriendo y conquistando, sin temer peligros, sin detenerse por dificultades, sin caer de animo por amenazas ni encuentros. Comenzó las hostilidades por las fronteras de Aragon entre Cuenca y Teruel, y de aqui marchando hácia Poniente llevó las armas vencedoras por Castilla; Leon, Extremadura y Portugal. El Castillo de Deza entre Duero y Xalon despues de alguna resistencia hubo de ceder à la fuerza de sus ataques; y con este escarmiento se le rindieron desde luego los Moros de Atienza y de otros Lugares de Castilla, Burgos, Vierna, Amaya, Cardeña, y Sepulveda, besaron la mano del Príncipe y merecieron

<sup>(1)</sup> Albeldense , Cronicon , num. 61. pag. 455. Sampiro , Crenicen , num. r. pag. 451. Monge de Silos, Cremicen, num. 40. pag. 293. y num. 49. pag. 298. Anénime, Crenicen

Lunranum, pag. 416. Rodrigo Ximenez , Rerum in Hisp. gest. Lib. 4. cap. 15. pag. 78. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, Lib. 4. pag. 78. Otros.

DE LA ESPAÑA ARABE. de su generosidad que las engrandeciese en adelante con nuevos edificios y poblaciones; y la misma benificencia experimentaron las Ciudades de Orense, Braga, Chaves y Oporto, que eran ya suyas. Las de Lamego, Agueda y Viseo, abrieron las puertas à los Christianos; y las de Coimbra, Idaña y Coria con otras muchas hasta Mérida, entregadas á las llamas por su pertinacia, fueron despues pobladas de nuevo por Gallegos. Con tan gloriosas conquistas dilató Don Alonso sus dominios y los de la Religion Christiana, casi doblado de lo que eran antes, pues llegó á ser dueño de la mayor parte de los pueblos desde el Rio Duero hasta el Guadiana, y lo fueron los Reyes sucesores por mas de un siglo hasta los tiempos de Almanzor (1).

CXXXIV. Enfurecido el Rey de Córdoba, Hace prisioque era todavia Mohamad, por verse despo-nero al primer jado vergonzosamente de tan grande parte de personage de sus Estados, encargó la venganza de tan repe-hometana, y tidos ultrages al General Abuhalit, Consejero lo trata con y Ministro de la mayor confianza, y Persona noble generopor su dignidad y empleos la mas respetable de todo el Reyno. Llegó el Príncipe Arabe con su exército por tierras de Portugal hasta el Ducgo, donde comenzaba entonces el Reyno de Galicia: y sin dexarle pasar adelante, lo embiscieron alli mismo los Christianos, tuvieron la suerte de prenderlo, y lo lievaron con indecible gozo á la Ciudad de Oviedo, donde estaba en-

(1) : Albeldense , Cronicon , num. . 61. 62. pag. 455. Sampiro, Crenicen, mum. 2. y 3. pag. 453. Monge de Silos, Crenicen num. 49. x 50. pag. 299: Anonimo, Chrenicen Luitanium, pag. 416. El Autor Acl Chronicen Burgense , pag. 307. El del Chronicon Conimbricense , lib. 2. pag. 331. El de los Annales Complutenses, pag. 310. El de los Annales Compostellani , pag. 318. El del Chronicon primere de Cardeña , pag. 370. El de los Anales Teledanes , pag. 382.

entonces el Rey descansando de sus gloriosas hazañas. Como el Noble Prisionero desease su rescate, y no tuviese à la mano la cantidad necesaria para conseguirlo, suplicó y obtuvo de Don Alonso, que por fianza de doscientosmil escudos que debia pagarle, recibiese en rehenes á un hijo suyo, á dos hermanos y un sobrino. Pasaronse años sin que se librase el dinero, por mas que lo solicitasen los cautivos, y lo exîgiese el amor de Padre y hermano, y aun el agradecimiento debido al bienhechor. Olvidandose Abuhalit de todos estos respetos, volvió à tomar las armas (como se verá mas abaxo) contra el Rey Don Alonso; y à pesar de todo esto fue tanta la piedad y generosidad del Soberano. que no solo volvió à pacificarse con él, pero aun se contentó de otros rehenes en lugar del hijo, y aun estos despues le devolvió sin rescate alguno (1).

Gana una les concede treguas.

CXXXV. A pesar de los reveses de la forgran batalla á tuna, el Rey Mohamad quiso continuar la guerlos Moros, y ra contra el invencible Don Alonso, encargandola luego al año siguiente, que era el de ochocientos setenta y ocho, á su primogénito Al--monder, que ya otra vez habia tomado el mismo empeño, como dixe, y salido de él con desdora y menoscaba de su nombre. Los Ciuidadanos de Toledo, Talamanca, Guadalaxara y otros, informados de las intenciones de Almonder, que habia tomado la derrota para Astorga, quisieron adelantarse por deseo de gloria, y formando un exército de trece mil hombres.

<sup>(1)</sup> Albeldense , Cronicon , num. 62. pag. 455. mum. 70. pag. 458. Sampito, Crenicen , mum. 4. pak.

<sup>454</sup>a Monge de Silos . Cresicon , num. 50. pag. 299. Rodrige Ximenez, Lucas de Tuy, &c.

DE LA ESPAÑA ARABE. bres, se internaron por el Reyno de Leon hasta Polvorosa entre los dos rios Orbega y Ezla; pero luego pagaron la pena de su sobrada satisfaccion, porque echandose sobre ellos el Rev de Asturias con su acostumbrado valor y fortuna, los pasó à cuchillo à casi todos. El Príncipe Almonder, noticioso de lo sucedido, y de la intrepidez con que lo esperaba Don Alonso en la fortaleza de Sollanzo, aconsejandose con su compañero Ibenganim, se volvió de noche mas que de paso con todo el exército (como lo habia hecho en su primera campaña) sin dexarse ver del enemigo: pero este, segun el Obispo de Astorga, siguió las huellas de los fugitivos, y fuera de diez que se escaparon por entre los muertos, no dexó á vida uno solo. Comenzó entonces el Rey de Córdoba à caer de animo, y por consejo de su confidente Abuhalit pidió tres años de treguas que se le concedieron para poder respirar un poco, y recobrar las fuerzas despues de tan larga serie de desgra**c**ias (1).

CXXXVI. Aun no se habian acabado los Una armada tres años de armisticio, quando ya los Moros de Moros peintentaron una sorpresa con la esperanza de que Don 'Alonso el Rey de Asturias estuviese descuidado sin te-llega victoriomer ataque ninguno, principalmente por mar, so hasta Sierra que es el rumbo que tomaron para llegar mas de repente sobre las costas de Galicia. Naves y tripulacion se perdió casi toda en una tormenta desde la primera salida, salvandose solamente con muy pocos hombres el Almirante Abdelhamit: Aunque la desgracia no les permitió ha-

rece en la mar.

y 6. pag. 454. Mongede Silos, num. 70, 7-51.-pag. 209. Octos.

<sup>(1)</sup> Albeldense citade, num. 63. pag. 455. 7 456. Sampire, num. 5.

cer ningun dano à los estados de Don Alonso, este Príncipe sin embargo; ofendido justamente por tan grave falta de palabra, al mismo punto que se acabaron los tres años prometidos, se puso en viage con exército para tierra de Moros, llenando de terror toda la Lusitania desde el Duero al Tajo, y desde Alcantara à Mérida. A diez millas de esta Ciudad atravesó el Guadiana, y por Ellerena y Guadalcanal se puso en Sierra Morena, amenazando estragos à los Moros de Andalucía; y como estos saliesen à defenderse, aceptó el combate, dió la muerte à quince mil Mahometanos, y se volvió con triunfo. El año de ochocientos ochenta y uno, en que ganaron los Christianos esta batalla, fue muy aciago para los Moros de Cordoba, pues se les añadió un terremoto que se sintió por toda España; y un rayo que cayó en la gran Mezquita donde estaba el Rey en oracion, mató delante de el á dos hombres, que para gente tan supersticiosa fue agüero terrible de muy graves desventuras (1).

El Rey de Córdoba empsende la guerea contra dos el renegado.

CXXXVII. Efectivamente las guerras prosiguieron siempre mal, como les habia ido aun antes de todo agüero, y pelearon casi siempre hijos de Muza ó inútilmente ó con pérdida, no solo contra el Rey Alonso, sino tambien contra sus propios rebeldes. Entre estos daban mucho cuidado al Rey de Córdoba los dos hermanos Zimael y Fortuño, hijos de Muza el renegado, de quien hablé antes, porque se mantenian muy obstinados en Zaragoza y Tudela con aparato y cortejo Real. Fueron contra ellos con exérci-

> .: (1) Rodrigo Kimen:2, Historia denst, Cromicon , Bum. 64. pag. 436. Arabum , cap. 28, pag. 24. Albei-

to

DE LA ESPAÑA ARABE. to en el año de ochocientos ochenta y dos, Almonder el hijo del Rey, y Abuhalit, el que habia estado preso en Oviedo. Veinte y cinco dias estuvieron haciendo escaramuzas y pequehos combates en los contornos de Zaragoza, y otra temporada en los de Tudela: pero fuera de un Oficial que prendieron, llamado Fortuno, hijo de Alacela, no hicieron sino perder el tiempo, é infundir mayor corage à los ene-

migos con su retirada intempestiva (1). CXXXVIII. Era sobrino de dichos dos Secoligacon hermanos un cierto Mohamat Ababdella , hijo de Lupo el que se habia rendido a los Reyes de mismos,que es-Oviedo, y servidoles hasta la muerte con tan- taba en la Cor. ta fidelidad, que el Rey Don Alonso llegó à te de Oviedo. encargarle la crianza de su hijo Don Ordoño. El Joven Ababdella, como no estuviese disgustado con sus dos Tios, y se complaciese mucho en la guerra que les habia movido el Rey de Córdoba, volvió las espaldas à Don Alonso, de cuya gracia habia gozado siempre hasta entonces como su Padre, y se ofreció à dar ayuda á los Cordobeses en la expedición que habian emprendido. Este pequeño suceso es increible quan alterado se halla en las historias de Mariana y Ferreras. El primero supone, que la alianza de Ababdella con el Miramamolin, se dirigia directamente à mover guerra al Rey de Asturias, y que los Ayos de Don Ordoño, hijo del Rey Don Alonso, fueron Zimael y Fortuño, Reyes de Zaragoza y Tudela, cosa por sí misma inverosímil, y difícil de creerse. El segundo representa la historia de un modo tan diferente, que puede llamarse invencion

Ababdella,So.

: (1) Albeldense, Cronicon, num. 66. pag. 456. y num 70, pag. 458.

enteramente suya. Pone por Rey de Zaragoza, no á Zimael, sino á su sobrino Ababdella: hace amigos entre sí á estos dos enemigos declarados: pretende que los Ayos de Don Ordoño era los Reyes de Navarra, á quienes llama Tios de dicho Infante de Asturias: afirma que la crianza de dicho Príncipe, encargada á los Soberanos de Pamplona mas bien que al hijo de Lupo, fue el verdadero motivo porque este se salió de Oviedo y se coligó con los Cordobeses. El Traductor Frances de la historia de Ferreras en lugar de corregir tan notables equivocaciones, reprende al Padre Mariana, porque refirió el hecho de otro modo sin apartarse tanto de la verdad (1).

(1) Albeldense, Cronicon, num. 67. pag. 457. Mariana, Historia ggn. de España, tum. I. liv. 7. 42p. 19. pag. 351. Ferreras y Hermilly, Histoire generale d' España, tum. 2. part. 4. Siglo 9. pag. 649.

El Albeldense , que es el Autor de quien se saca, la noticia en los números 66. 67. 71. y .72. de su Cronica, hablo en esros terminos: "Almundar ad Casarangustam est" mprofectus, ubi Zimael iben Muza » stabat adversus Cordubenses in- 1 m festus. . . . Inde profectus, ad " Turelam Castrum prælizvit, quod n Fostunio iben Muza tenebat, sed nihil ibidem egit. Tunc Ababdella, ripse qui Mohamat, iben Lipi, qui », semper noster fuerat amicus,, siercut et parer elus, but Rex filluin n suum Ordoniam ad éreandum de-Aderat, ob invidiam de suis Tionin bus (Estas palabras Ob invidiant de suis Tionibut, se hallan puestas en la Cronica inmediatamente despues del Paper ejus , y antes del Çui Rex; pero por la falta no solo de gramática, sino aun de sentido, se echa de ven siagamente, que el Co-pista las trastroco, y que deben esmtar como aqui las pongo) cum » Cordubensibus pacem fecit, forw tiamque suorum in hostem eorum misit..... Supradictus AbabMacila fillus Lup, ob undeitiam Corndubensium, contra suos Tios et 
ngermanos in odium vertitur, et 
ninter eos pugnæ oritur quæsntio.... Ababdella præcipiti curnsa ad eos irruens (ene es, ipraesnred..., Zimael iben Muza capinter... Ababdella veró acca vicntoria,... ad Cæsaraugustam 
nvenit, eamque sub nómine pacis 
ns sine gladio cepit; iurique suo subniccit."

Traduccion del texto: Almundar partie para Zaragoza y doude ertaba Zimael, hijo de Muza, levantado centrallos Cordobeses (Lucyo el Rey y Tirano de Zaragoza nocra Ababedella, sino Zimael): de aqui marcho para Tudela, aunque nada legió con sus hostilidides. Entones: Ababedella, llamada tambien Mohamar, hijo de Lupo, que siempre había side amizo nuestro como su Padre, á quien el Rey había: encagado la estanza de su hijo Ordoño; por envidia ú edio que tema á sus Ties, se colegi con lob de Córdoba, y despachó á sus Eneroes ó Courtos es y, despachó á sus Eneroes ó Courtos es y, despachó á sus Eneroes ó Courtos es y, despachó á sus ellos (Es claro que los Tios aqui nombrados no son los de Ordoño, Reyes de

DE LA ESPAÑA ARABE.

CXXXIX. Pero volviendo al asunto, Al- Las tropas monder el hijo del Rey de Córdoba, con la del Rey de noticia de que Ababdella le enviaba sus gentes den al valor de para darle ayuda, se puso en camino desde Ara- los Castellanos gon hácia Castilla para recibirlas al paso y jun- y Leoneses. tarse con ellas, y al mismo tiempo saquear las tierras de los Christianos. Vela Ximenez, Conde ó Gobernador de Alava, y Diego Rodriguez, que lo era de la Rioxa, se pusieron sobre las armas, y tuvieron dos choques con los enemigos; el primero en Cillorico, en que perdieron los Moros mucha gente, y el segundo en Pontecorvo, que aunque duró tres dias, fue igualmente desgraciado para los mismos. Viendo el Príncipe Almonder la resistencia de los Castellanos, y lo bien fortificadas que terrian las plazas e fuera de la de Castro Xeriz (cuyo Gobernador Nuño Nuñez, por no tenerla en estado de defensa, la desamparó de propósito. dexandola enteramente vacia, para que los enemigos no se aprovechasen de ella), determimó ir à tentar la suerte en el Reyno de Leon. con esperanza de encontrar á los Christianos despreyendos i mas como supiese que en los Arrabales de la Capital lo estaba esperando el Rey Don Alonso con buen exército, y á diszancia de quince millas descubriese ya las guar-31. 33. 37 411

-d. II Mavarra, sino los de Ababdella, Reyes de Zaragoza y Tudela ; y es tambien manificaco, que la crianza de Don Ordoño se habia encargado á Lupo, que estaba en la Corte, y no á los Tiranos de Zaragoza y Tudela, como entendió Mariana, ni á los Reyes de Navarra, como juzge Ber-reras ). Dicha Ababdella, bijo de Aupo, en consequencia de su amistad con los Cordobeses, sa bizomen ediose á sus Tios: y primos, y de aqui paciá antre ellos una guerra abierta (aqui te-

nemosorea prucha de que se habla de los Tios de Ababdella y no de los de Ordono). Echandote sobre ellas Ababdella, histo prisioner o á Zimael, bijo de Muza, y luego despues de ta wicteria marchande para Zarezoza, se apoderá de ella sin fuerza de armas por tratado de paz, y la mieta á la dominio. Estas últimas palabras vuelven i evidenciar, que antes de la prision de Zimael, el Rey de Zaragoza no era Ababdella, sino el mismo Zimael.

dias avanzadas, torció luego el camino por el rio Ezla, quemando las villas y fortalezas hasta llegar al Orbega. Aqui el General Abuhalit. con acuerdo del Príncipe Almonder, hizo suspender las hostilidades para no irritar sin provecho al Rey Don Alonso, de cuyas manos por fin despues de tanto tiempo deseaba rescatar á su hijo, que le habia dado en rehenes, como se dixo antes. Efectivamente, el Moro con embaxadas humildes, con grandes promesas y mayores regalos, obtuvo que nuestro Rey le dewolviese el hijo, recibiendo en trueque dos renegados (que esto quiere decir Benikazi, y no un hombre asi llamado, como entendió Ferreras) de la famosa familia de Muza. Hecho este asiento, el exército Mahometano se volvió por Septiembre à la Ciudad de Córdoba, de donde habia salido emel mes de Marzo (1).

Muza con su Sobrino Ababdella.

Guerra de CXL. Ababdella el hijo de Lupo y nieto de los hijos de Muza, llevó a mal esta retirada, porque sus intentos eranembestir con todo el exercito Cordobes à sus Tios Zimael y Fortuño, y quitarles las Cindades de que se habian apoderado. Los Tios informados de su mal animo; y de la resolucion de la Corte Mahometana; que no queria por entonces salir á campaña, lo desafiaron y le declararon la guerra, pensando que siendo solo, facilmente lo vencerian. Sin ni aun esperar la primavera, salieron con sus gentes en el rigor del invierno el Sobrino y el Tío mayor el uno contra el otro, y se atacaron (segun parece) en un lugar montuoso à distancia de siete millas de Zaragoza. Los de esta Ciudad fue-

<sup>&</sup>quot; (1) Albaldense, Grenieen , num. retas, Histoire generale & Espague, 67. 68. 69. 70. pag. 457- 458. Fer-10m. 2. parce 4. sigle 9: pag. 6yd.

DE LA ESPAÑA ARABE. ron los primeros que embistieron; pero Ababdella, dexandose caer sobre ellos con precipitacion y vehemencia, los hizo huir mas que de paso: prendió entre otros muchos un primo suyo, hijo de Fortuño, que por la priesa y desorden cayó del caballo; hizo prisionero tambien à Zimael, que quiso detenerse para dar ayuda al caido; y encadenando á todos los presos para enviarlos á un castillo, se entró victorioso en Zaragoza, donde lo recibieron los Ciudadanos y se le sujetaron sin la menor resistencia. El vencedor despachó luego embazada al Rey de Córdoba, gloriandose de haberle hecho un importante servicio: pero como en la respuesta de accion de gracias se le mandase, segun los derechos de la Soberanía, la entrega de la Ciudad y de los prisioneros, se disgustó con la Corte; y para poder mantener sus pretensiones, hizo amistad y alianza con sus enemigos, quedandose con Zaragoza, y recibiendo de manos de su Tio y Primo (en recompensa de la libertad que les dió ) la Ciudad de Tudela con otras dos Fortalezas que estarian por alli cerca, llamadas (dice el Albeldense) Valterra y San Estevan (1).

CXLI. Con la guerra y alianza que acaba- Los Reyes de ba de hacer, consiguió Ababdella el Señorio de Oviedo y Cordichas Ciudades y Villas; pero tenia contra si separadamente á dos enemigos poderosos, al Rey de Córdoba del otro, sede. por haberle negado la obediencia, y al de Astu- claran contra rias por la traicion que le hizo quando se ausen. Ababdella. tó de su Corte para unirse con los Mahometanos. Los Condes de Castilla y Alava, de orden de su Soberano el Rey Don Alonso, lo moles-TOM. XII.

<sup>(</sup>r) Albeldense citado num. 71. y 72. pag. 458, 459.

taban con excursiones y repetidos combates, sin que jamas el Christianísimo Príncipe quisiese concederle la paz por mas que la solicitase con frequentes embaxadas. Trabajaba en vano en esta preteusion, quando en la Primavera del año de ochocientos ochenta y tres, descubrió desde Zaragoza el exército del Rey Mohamad, capitaneado, como otras veces, por Almonder y Abuhalit : y aunque estos venian con otras miras, y directamente contra Christianos, se detuvieron sin embargo dos dias batiendo los muros de la Ciudad, y de aqui prosiguieron su viage para Navarra, quemando árboles, y destrozando plantios y sementeras hasta llegar à Monjardin, donde saquearon mucha parte de las casas, pero sin apoderarse de esta plaza, ni de otra alguna (t).

El exército de Córdoba corre Leon.

CXLII. Saliendo de Monjardin el exército Mahometano, hizo el mismo viage que habia por Castilla y hecho otra vez por Cillorico, Pontecorvo y Castro Xeriz, con igual infelicidad, sino mayor; pues sus respectivos Gobernadores Vela, Diego y Nuño, lo rechazaron con pérdida de mucha gente, no solo de las dos primeras plazas, pero aun de la tercera que estaba ya fortificada. De aqui pasaron adelante los Moros, metiendose en el mes de Agosto por tierras de Leon; y como supiesen que el exército Christiano estaba para ir á Sollanzo, caminaron toda una noche para sorprenderlo, como de hecho lo hicieron, entrando al amanecer en la Villa, que estaba desmantelada. Contentos con tan menguada hazaña, resolvieron evitar el encuentro de Don Alonso, y volviendose à Córdoba per -17

Albeldense cit. num. 73. y 74 pag. 459.

DE LA ESPAÑA ARABE. Castilla, no hizieron otro daño sino el de destruit con barbara impiedad el Monasterio de Cea, dedicado por el mismo Rey á los Santos

Facundo y Primitivo (1).

CXLIII. Antes de salir del Reyno de Leon, enviaron embaxada al Rey de Asturias pidiendo su amistad; y la misma súplica repitió varias ve- della piden la ces Ababdella desde Zaragoza. De las paces he: paz á D on chas con este rebelde, no tenemos mas noticia sino la que se saca del silencio de los Autores, que no hablan de nuevas hostilidades. En el tratado con el Miramamolin, parece que hubo que vencer bastantes dificultades; pues habiendo ido à Córdoba en el mes de Septiembre Dulcidio Presbítero Toledano en calidad de Embaxador de muestro Rey para tratar del asunto, en el Noviembre, en que acabó de escribir el primer Autor de la Crónica Albeldense, todavia no estaba concluido. En Diciembre de ochocientos ochenta y tres, ó principios del año siguiente, parece que se firmaron las paces, con la capitulacion expresa, que los Christianos se llevasen de Córdoba para Oviedo los cuerpos de San Eulogio y Santa Leocricia; y de hecho no hubo mas guerra en los dos años y medio que vivió todavia Moliamad, ni en los reynados siguientes de sus dos hijos Almonder y Abdalla (2).

Bl zelosísimo Príncipe Don Alon-CXLIV. so, cuyas acciones iban siempre dirigidas al tiempo de paz mayor bien de la Religion y de sus vasallos, se aumenta el culaprovechó de los tiempos de paz y tranquili; la felicidad de

Alonso en to de Dios, y dad los Pueblos.

doba v Abab-

Alonso, y la consiguen.

brosio Morales y Pedro Ponce de Leon , Divi Eulogii Curdobensis opera, título, Scholia, fol. 12. Veanse las historias de Morales, Mariana y Ferreras en sus respectivos lugares.

Digitized by GOOGLE

<sup>(1)</sup> Albeldense citado num. 74. y 75. pag. 459 y 460. Monge de Silos, Crenicen , num. 41. pag. 291.

<sup>(2)</sup> Anonimo , Cronicon Albeldense , mm. 75. 7 76. pag. 460. Ace-

HISTORIA CIVIL dad para levantar Iglesias, y poblar Ciudades, con que se aumentase el culto de Dios, y la felicidad de los hombres. La Iglesia de Santiago en Galicia, y la Provincia llamada Tierra de Campos en Leon, fueron los principales objetos de su zelo y generosidad. Renovó con magnificencia Real el Templo del Santo Apostol, y lo enriqueció con haciendas y tesoros, que darán siempre testimonio à los venideros de su mucha piedad y devocion. Pobló de Christianos muchas Ciudades y Villas, que muchos años habia estaban desamparadas y desiertas, en particular las de Zamora, Simanças, Dueñas y Toro, encargando la poblacion de esta última à su primogénito Don Garcia, paraque se fuese acostumbrando à los cuidados propios de un Príncipe, cuya vida debe estar siempre ocupada en acciones nobles y provechosas, que puedan honrar el Trono, y merecerle el título de Padre (1).

Gana una famosa batalla en Zamora.

CXLV. Las poblaciones y fortalezas, mandadas hacer por Don Alonso en tierra de Campos, suponen nuestros Historiadores modernos que dieron zelos al Rey de Córdoba, llamado Abdalla, y le movieron a declarar la guerra al de Asturias: pero lo mas cierto es (segun se colige de las historias arábigas); que el tratado de paz en que se convinieron amigablemente Christianos y Moros desde los últimos días del año de ochocientos ochenta y tres, no se quebrantó jamas hasta el fin del reynado de Don Alonso, que vivió todavia veinte y siete años. El

(1) Sampiro, Cromicon, num. 2. pag. 453. 5 num. 14. pag. 4601 Monge de Silos Cronicon, num. 41. pag. 293. Rodrigo Minenez, Rerum in

רה'ני "

Hispania gestarum, lib. 4. cap. 16pag. 79. Florez, España Sagrada, tom. 19. título, Serspeura, desde la pag. 336. hasta 345. Otros.

DE LA ESPAÑA ARÁBE. Principe que tomó las armas contra los Christianos, no fue Abdalla el Miramamolin, sino un rival y enemigo suyo, llamado Ahmeto Abulcapen, hijo de Alchat, que siendo de la misma sangre real de los Soberanos de Córdoba, y teniendo mucho partido, principalmente en Toledo y Castilla, pretendia la Corona. Hallandose este Príncipe ambicioso con un exército de sesenta mil Moros, sin las tropas auxîliares que le dieron los de Toledo y Talabrica, que es Aveyro de Portugal, à no ser que, deba leerse Talavera; Ciudad mas proporcionada, como mas vecina, declaró la guerra al Rey de Asturias entrado el año, no de novecientos y quatro, como pretende Ferreras, sino de novecientos y uno, que es el que corresponde al de docientos ochenta y ocho de la Egi-La Mahometana. Los exércitos Christiano y Moro se acamparon à la vista de Zamora, uno en frente del otro; y despues de haber estado algun tiempo sin atreverse ninguno de ellos á embestir al enemigo, el Rey Don Alonso, lleno de corage y confianza, se adelantó con sus gentes, y arremetió con tanta fuerza que se vió caer à sus pies muchos millares de Moros, y entre ellos al mismo Príncipe Ahmeto, hijo de Alchat, à quien nuestras historias intitulan Profota, y llaman Alchama, alterando el nombre del Padre, y atribuyendolo al hijo, El Rey de Astorias triunsante, baxó desde alli hasta Toledo para acabar de destruir todada faccion del Rebelde: pero como los Toledanos le sosegasen con sus muchas promesas y mayores regalos, se volvió pacíficamente, tomando el rumbo para Carrion, y solo deteniendose al paso para batir el Castillo de Quintia-Lubel, que pue-

puede ser Valladolid, à cuyos Ciudadanos parre degolló, y parte se llevó prisioneros, porque habrian dado ayuda al enemigo. Esta gloriosa jornada de Zamora, que es muy insigne (dice Abu Bakero Alcodéo) en las historias de los Arabes Españoles, fue muy provechosa para los Christianos, pero mucho mas para el Rey de Córdoba, que con armas y triunfos agenos, se vió libre de un Rival el mas formidable y poderoso (1).

Perseguido de jos, renuncia el Trono al Primogénito.

Despues de tantas glorias militasu muger é hi- res, y tan largo y feliz reynado, á los últimos de su vida se vió sumergido el Rey Don Alonso en un piélago de amarguras. Averiguadas las siniestras intenciones de su primogénito Don Garcia, que con la ayuda de su Suegro Nuño Fernandez, Caballero muy principal de Castilla, queria derribarlo del Trono, con el mas vivo dolor de su alma, se vió precisado à ponerlo en cadenas en el Castillo de Gauzon. Pero como Nuño Fernandez tuviese mucha mano y poder, y se le arrimasen los demas hijos del Rey desagradecidos y rebeldes á su mismo Padre, hubo de ceder el Soberano á la violencia. y renunciar la Corona á su hijo, que pasó de la carcel al Trono. Rodrigo Ximenez, y detras de él otros muchos, acusan en esta causa á la Reyna Doña Ximena de que amaba poco à su marido, y atizaba el fuego de la discordia para exaltar a Don Garcia; pero el Obispo Sampiro y el Monge de Silos, ni siquiera la nombran, y solo culpan à los que dixe antes (2).

<sup>(1)</sup> Abu-Bakero , Vestie Series . pag. 35. Sampiro , Cronicon , num. 14. pag. 460. 461. Monge de Silos. Cronicon , num. 51. 52. pag. 299. 300. Rodrigo Ximenez, Rerum in

Hisp. gest. lib. 4. cap, 16. pag. 78. Ferreras , Histoire generale & Espagne, tom. 3. parte 4. sigle X. pag. 3. (a) Sampiro cit. num. 15. pag. 461. Monge de Silos cit. num. 52.

# DE LA ESPAÑA ARABE.

CXLVII. Don Alonso desde Boydes, pueblo de Asturias en que se habia retirado, se sue con los Moros. por devocion à Galicia à visitar el cuerpo de mora. Santiago Apostol, cuya Iglesia conservaba muchas memorias de su real beneficencia; y cumplida esta piadosa peregrinacion, obtuvo licencia de su hijo para salir à campaña contra los Moros, que con la caida del Principe tan temido, habrian vuelto naturalmente à tomar las armas contra los Christianos. Salió de Astorga con buen exército recogido por él mismo, y despues de haber hecho mucho estrago por tierras de Mahometanos; se volvio triunfante à tomar quarteles en Zamora, donde murió de alli à poco de enfermedad à diez y nueve de Diciembre de novecientos y diez, á los quarenta y quatro años, seis meses y veinte y tres dias de reynado, à no ser que esta fecha no sea la de su muerte, sino la de su renuncia; en cuyo caso debiera alargarse la vida algunos meses. Si se enterró en Astorga, como dicen algunos, es cierto que despues se trasladó su cuerpo à la Catedral de Oviedo con el de la Reyna Doña Ximena. Fue Principe amable, docto, piadoso, guerrero, liberal, insigne limosnero desde su tierna edad, y digno del renombre de Rey Grande, con que le apellidan algunos. No se intituló jamas Emperador', y mucho menos Emperador de toda España, aunque asi se lea en algunos Diplomas, que por esta misma razon y por otros motivos que la acompañan, deben tenerse por apócrifos: como tambien se ha de tener por inventada una carta que publicó des-. pues de otros el Padre Maestro Florez, en que

Sale á pelear

Pag. 300. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 4. cap. 29. pag. 80.

el Rey Don Alonso Tercero dice á los Franceses de Turs, que comprará de ellos una Corona Imperial, formada toda de joyas engastadas en oro, y luego les da los informes que le habian pedido de la invencion y sepulcro de Santiago. Sus hijos fueron siete, tres hembras y quatro varones, Garcia, Ordoño, Fruela y Gonzalvo. El último que se entregó á la Iglesia, tuvo la dignidad de Arcediano en la Catedral de Oviedo; y los otros tres, siguiendo el orden de su edad, empuñaron todos el cetro (1).

# REY XV.

#### GARCIA.

clamaron, ungieron y coronaron. Don Garcia fue Rey no solamente de Leon, pero tambien

Años 910.

Reynado y
mero sin duda que de la Ciudad de Oviedo
muerte de trasladó la Corte á la de Leon, como se infiere
Garcia, fundador del Reyno de Leon,
que suena por la primera vez en la escritura
hecha por el Conde Fernan Gonzalez á doce de
Enero del año de novecientos y doce, en favor del Monasterio de San Pedro de Arlanza,
sino tambien de lo que refiere el Monge de Silos, que en dicha Ciudad se tuvieron las Cortes para elegir al Sucesor, y alli mismo lo pro-

<sup>(1)</sup> Sampiro; Cronicon, num. 1.
Pag. 473. y num. 15. pag. 461.
Monge de Silos, Cronicon, num. 39.
y 40. pag. 293. y num. 52. pag. 300.
El Autor del Cronicon Albeldense,
num. 65. pag. 456. Florez y Risco,
España Sagrada, tom. 18. titulo,

Soriptura, Escritura 4. pag. 312., tom. 19. titulo, Scriptura, &c., Epittula Regis Adepbahsi, &c. pag. 347. tomo 34. tit. Instrumenta, Instrum. 6. pag. 433. é Instrum. 10. pag. 443. Vease la Ilustracion 6. num. 14.

TOM. XII. A2 En

celona.

Miron Con- CXLIX. En su tiempo fallecieron, segun de IX. de Barqueda dicho, Guifredo, segundo Conde de Barcelona, y Abdalla Rey de Córdoba. El sucesor del Conde fue su hijo Miron, que gobernó à Cataluña con sus adjaciencias de Francia diez y ocho años no cumplidos, desde el de novecientos doce, hasta novecientos veinte y nueve. No se refiere de este Príncipe cosa alguna notable, sino que se enterró en el Monasterio de Ripoll, y dexó tres hijos: Seniofredo, que le sucedio en el Condado de Barcelona: Oliva, apellidado Cabreta, que tuvo los de Besalú y Čerdaña; y Miron, que fue Conde, Obispo de Gerona (1).

Abdelrahman de Córdoba.

En el mismo año en que se entregó el III. Rey VIII. gobierno de Cataluña á Miron el viejo, subió al Trono de Córdoba Abdelrahman Tercero (nieto del antecesor), apellidado Alnaser Ledinalia, que es como decir Defensor de la ley de Dios, y honrado tambien con el título de Califa, que ninguno antes de él se habia atrevido à recibir. Tuvo un reynado felicísimo y larguísimo de quarenta y nueve años y un dia, desde catorce de Octubre de novecientos doce, hasta quince de Octubre de novecientos sesenta y uno, de suerte que alcanzó en su tiempo à siete Reyes de Leon, Garcia, Ordoño Segundo, Fruela Segundo, Alonso Quarto, Ramiro Segundo, Ordoño Tercero y Sancho Primero. Deseoso de sosegar las inquietudes públicas, que

> mum, 42. pag. 294. y num. 57. pag. 300. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispania gestarum , lib. 4. cap. 20. Pag. 80. Lucas de Tuy, Alonso el Sabio , y otros en sus respectivos lugares: Yepes, Crémica de San Beoite , tom, I, tit. Escrituras , Escri-

tura 30. fol. 37. tom. 4. Escritura 23. fol. 444. El Autor de los Andles Complutenses al año 912, pag. 310. Vease la Ilustracion & num. 11. (1) Andnimo , Gesta Comitum

Barcinenensium, cap. 4. pag. 541. Vease la Ilustracion 18, num. 10, que desde el tiempo de sus antecesores tenian agitada la nacion, tuvo la fortuna de conseguirlo, pero por caminos muy diferentes, segun el diverso caracter de los sediciosos. Desde el principio de su revnado no solo dió el perdon al celebre Obaidalla, hijo de Omia, que hacia ya muchos años se mantenia rebelde, sino que le concedió tambien el gobierno que él deseaba de la Ciudad de Jaen, y le encargó la quietud de los Granadinos, que estaban entonces muy revueltos. Muy diversamente se portó con el tirano de las Alpuxarras, llamado Mohamet (de quien hablé en otro lugar), y aun con su propio hijo Abdalla, joven estudiosísimo y de grandes esperanzas, que se habia levantado contra su mismo Padre; pues al primero (como dixe) lo echó con el poder de sus armas, y al segundo le hizo cortar la cabeza. Con estos y otros medios restituyó á la nacion la felicidad pública, y pudo emplearse segun sus deseos en las Toras de justicia y beneficencia, en fomentar las letras y estudios, y en premiar la virtud de los vasallos útiles á la patria. La ciencia y el valor eran los idolos para este Rey, en tanto grado, que los empleos y honores se daban todos ó á personas letradas, ó á guerreros valientes. Dos Arabes insignes por su doctrina, llamados entrambos Ahmad, el uno apellidado Ben Alscomór, y el otro Diluzratin, fueron promovidos por el Príncipe; el primero que era Granadino, à los honores de Conseje. ro de Estado, y Gobernador de Alhama, y el segundo à los de Presidente de las Provincias, y Comandante de la caballería. Abdelvahado, famoso Gramático Toledano, tuvo los empleos de Ministro de Hacienda. Presidente de las

A2 2

Pro-

Provincias y Visir: el cultísimo Epigramatario Cordobes Ismael Abu-Bakero, el gobierno de Sevilla por cinco años; y Gehur Ben Obaidalla el Joven, Poëta de mucha fama, los cargos de Pretor, Questor y Consul, y la capitanía de las Guardias Reales. Pero entre todos los Literatos distinguió principalmente el Rey Moro al insigne Poëra Musa, Cordobes, hijo de un noble Visir, llamado Mohamad Ben Said: lo tuvo sucesivamente por Ministro de Gracia y Justicia, Consejero de Estado, Secretario de Cartas y Supremo Regente del Reyno; y era tanto lo que le amaba, que despues de su muerte dexó su plaza vacante, sin tomar otro Regente ni Consejero. Por méritos militares ascendieron tambien otros muchos, como Othman, Padre de Giafar, que mereció la presidencia de Mallorca: Obaidalla, hijo de Ahmad, que despues de los gobiernos de Toledo y Badajoz, obtuvo el baston de Capitan General; y un pobre ahorrado del Rey Abdalla, The por su doble y singular habilidad en manejar la pluma y la espada, subió en el servicio del Rey hasta el grado de Visir. Con tan buenos Oficiales y Ministros, y con sus bellas calidades personales dogró Abdelrahman el amor de los súbditos, el respeto de los Príncipes extrangeros, y la felicidad en las guerras. Efectivamente recibio embaxadas muy honorificas del Emperador de Constantinopla y otros Soberanos: tomó à los Moros de Africa la fortaleza de Ceuta: ganó à Don Ramiro Segundo una insigne batalla, de que hablaré mas abaxo; y emprendió una guerra, que Abu-Bakero Alcodéo llama Cantábrica, de que no tenemos mas noticia sino esta en general, y que

DE LA ESPANA AMABI. que se encargó de ella el famoso. Guerrero Ahmad Diluzratin (1).

# REY XVI.

### ORDOÑO IL

CLI. Contaba el Moro Abdelrahman quince meses y cinco dias de reynado, quando en la Ciudad de Leon, por muerte del Rey Don Su coronacion. García, se juntaron, segun antigua costumbre, Sus mugeres é los Grandes de Palacio y los Obispos del Reyno, para el nombramiento del Sucesor. Fue electo Rey en estas Cortes Don Ordoño, hermano del Difunto, à diez y nueve de Enero del año de novecientos y catorce; y lo coronaron y ungieron doce Prelados, con aclamaciones de todo el pueblo, à fines de Junio del mismo año con poca diferencia, habiendose diferido la funcion ó para hacerla con mas solemnidad, 6 porque el Príncipe tardó en venir de Galicia, donde tenia antes su residencia. Tres veces se casó Don Ordoño: la primera con una Señora llamada Nuña) à quien amó siernamente, y con quien vivió la mayor parte de sus dias; y es la misma que en el Monge de Silos y en varios Diplomas se halla indicada con el nombre de Elvira, y en otros escritos modernos por mala inteligencia con el de Munia Domna. Dió la mano en segundas

Años 914 924. Ordono II.

(1) Abu Abdalla . Vestis acu fie-#4 , pag. 200. y 202. Ben Alabaro, Crenelegia, pag. 201. Abu-Bakero, Alcodeo, Yestis series, pag. 37. 38.

46. 47. 48. y 49. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap. 30. pag. 25. y 26. Vease la flustracion 4. num. &.

. HISEONIA CIVIZ DO1 nupcias à una Gallega llamada (Aragonta); peto como no fuese de su gusto, la repudió, y se casó despues con Doña Sancha, de la Casa Real de Pamplona; de cuyo Padre sin embargo no tenemos noticia segura, pues Don Rodrigo Ximenez la llama hija de García Primero, el hijo de Iñigo Arista, y Sampiro hija de García Segundo, cuyo Padre fue Sancho Abarca; en lo qual hay sin duda equivocacion, porque entonces García Segundo tódavia no era Rey! ni tenia edad para ser Padre de una Princesa casadera. Los hijos de Don Ordoño fueron quatro, Sancho, Alonso, Ramiro y García; pero la pretension de los Eruditos históricos, Yepes, Sandoval y Florez, que al primogénito Don-Sancho dan el título de Rey de Galicia, no tiene mas apoyo sino el de documentos apócrifos, como se verá en las Ilustraciones (1).

Guerras que hizo á los Moros antes de ser Rey.

CLII. Antes de ser Rey, ya manifestó nuestro Príncipe su valor y pericia militar en las guerras que emprendió contra los Moros desde la mocedad, quando estaba Gobernador en Galicia. En tiempo de su Padre se entró con exército muy numeroso por la España Bética, y pasando á hierro y fuego quanto se le presentaba á los ojos, se echó de repente sobre la fortaleza de Regel, que bien podría ser la que ahora llamamos Vegel en la Diocesi de Cadiz, con diferencia de sola una letra, pues está situada en la Bética, como lo supone Rodrigo

(t) Sampiro, Cronicon, num. 17.
28, y 19. pag. 462 y sig. Monge de
Slios, Gronicon, num. 42. 44. pag.
294. 295, y num. 55. 56. 57. pag.
301. 302. Rodrigo Ximenez, Rerum
in Hispania gostarum, lib. 4. cap. 22.
pag. 82. Florez y Risco, España
Sagrada, tom. 14. Apéndice g. Pri-

vilegiam Ordenii, pag. 379. y tom. 34. Instrumento 12. pag. 348. Vease la Ilustracion 6. num. 16. la Ilustracion 7. num. 4. y 8. y la Ilustracion 10. num. 3. Vease la Cosleccion de lapidas del tiempo de los, Godos, cap. 2. agc. 29. num. 2.

DE LA ESPAÑA ARABE. Ximenez, y determinadamente en su costa occidental, donde la colocaton el Monge de Silos y el Autor de una inscripcion de no sé que tiempo, que se conserva en Leon al lado izquierdo del sepulcro de Don Ordoño. El animoso Príncipe degolló à todos los soldados de dicha plaza, que era la mas fuerte y rica de aquellas costas; y luego poniendose en viage para salir de tierra de enemigos, se sue con mu= chos despojos y prisioneros à tomar quarteles en Viseo de Portugal. Mas adelante quando ya reynaba su hermano Don García, marchó con sus Gallegos para el Reyno de Toledo, y puestos los Reales baxo los muros de Talavera, que era entonces muy fuerte, y tenia mucha guarnicion, la cercó desde luego por todas partes para obligarla á rendirse. Como los sitiados se mantuviesen sobre la defensa sin salir à pelear. el impaciente Príncipe mandó embestir la plaza, y entrandose en ella por asalto, peleó con indecible corage, hasta que vió sin vida á todos los soldados de la Ciudad, y entre ellos á Zuito su Gobernador y Capitan. Acabado el combate con tan grande gloria, despojó todas las casas, hizo prisioneros à todos los ciudadanos y se volvió triunfante à Galicia (1).

(1) Monge de Silos, Cronicon, Rum. 42. y 43. pag. 294. 295. Rodrigo Ximenez, Rerum in Misp. gest. lib. 4. cap. 27. pag. 81. Lucas de Tuy, Cronican munds, lib 4. pag. 80. y 81. Otros.

El erudito Padre Risco en el tomo 34. de la España Sagrada pag. 451. publicó dos Inscripciones de la Catedral de Leon, que se copiaron de sus originales quando se reedificó la Iglesia en el siglo doce, Cemo sirven para la historia de Don Ordoño Segundo, y no puse en mi Coleccion sino el principio de la primera, segun la encontré en Morales, las copio en este lugar,

#### EPITATIO DE ORDOÑO II.

OMNIEVS EXEMPLYM SIT QVOD VENERABILE TEMPLYM REX DEDIX ORDONIVS QVO IACET IPSE PIVS.

HISTORIA CIVIL

dor por Extredral de Leon.

Siendo ya Rey, \_ CLIII. Al quarto año de su reynado, que corrió vence- era el de novecientos diez y siete, volvió à tomadura. Le- mar las armas contra los infieles, y corriendo vantó la Cate-por lo llargo de Extremadura hasta las orillas del Guadiana, es increible el extrago que hizo por aquellas tierras, principalmente en los contornoside Alhange, en cuya Villa, que está sobre Mérida, entró por asalto, sin salir de sus muros hasta despues de haber acabado con toda la guarnicion, hecho prisioneros à los niños

> HANC FECIT SEDEM OVAM PRIMO FECERAT EDEM VIRGINI HORTATY QVAE FYLGET PONTIFICATY. PAVIT EAM DONIS; PER EAM NITET VRBS LEGIONUS. QVAESVMVS ERGO DEI GRATIA PARCAT EL. IS REX ALFONSI PATRIS SYI VESTIGIO PRVDENTER ET IVSTE REGNYM GVBERNANS TALAVERAM CEPIT. .

ET ARABES APVD CASTRVM SANCTI STEPHANI PROSTRAVIT SYBIYGAVITQVE SIBI

LVSITANIAM ET BETICAM PROVINCIAS ET TERRAM ARABUM QVAE SINCILLA DICITUR MAGNA STRAGE SVBEGIT ANAGARYM CEPIT ET VICARIAM. ET OCTAVO REGNI SVI ANNO (a) CVM SEX MENSIBVS COMPLETIS ZAMORE INFIRMITATE PERCYSSYS AB HOC SECVLO MIGRAVIT ERA DCCCC. XXXII, (b)

INSCRIPCION AL LADO DEL SEPULCRO.

PRINCEPS ISTE NEDVM REX INTER OCCIDENTALES FORTISSIMAM ET OPVLENTISSIMAM REGEL CIVITATEM INTERFECTIS HABITATORIBVS DESTRYXIT: DEMVM ASSUMPTO REGALI SCRPTRO PRINCIPEN CORDVBAR VINCTYM HIC DYXIT.

(a) Debe decirse auno none. Bi original diris VIIII, y quien lo copid , learia VIII. y por esto escri-

(b) En la primera X, como réparó con razon el Padre Risco, falta una virguilla, que es la que daba al diez el valor de quarenta.

(a) El texto del Silense dice asi: Cui (Regi Ordonio ) emnes Emerirentes cum Rege corum Badalioz Civirate obviam exierunt Si por Badaliox se enzionde Badaloz, la proposicion no tiene sentido gramatical, á no ser que so diga, que los ciudadanos de Mérida salieron todos de Badajoz. que es cosa inversosimil é increible, y no sufraga á nuestros Historiadores modernos.

cerlo en la parte que dexó de escribir, ó que habiendola escrito pereció. El segundo motivo es el no hallarse dicha relacion en la copia exactísima que nos dió el Silense del Cronicon de Sampiro; sin que pueda sospecharse, que la calló por haber ya hablado del mismo asunto en otro lugar, pues no dexó de copiar el artículo de la batalla de Gormaz (de que hablaré mas abaxo), sin embargo de haberla referido poco Destruyó a antes, y aun mas largamente y mas circunstando de la companio de la companio

Destruyó á antes, y a Talavera, y ga-ciada (1). nó alli mismo una batalla.

El aliento que suelen dar las victorias, y la inclinacion natural que tenia Don Ordoño al trabajo y à la guerra, no le permitieron detenerse en la Corte fuera del tiempo necesario para proyectar el edificio de la Catedral, y asegurarse de su puntual execucion. Se acordó de la victoria que habia ganado en Talavera poco antes de subir al Trono, y quiso ir à coronarla con nuevos laureles, como realmente lo executó saqueandola segunda vez, y entregando à las llamas sus muros, arrabales y contornos. Un General Cordobes, que estaria con tropas en el Reyno de Toledo, acudió para hacerle frente; pero à pesar de sus esfuerzos, hubo de ceder al valor del exército Christiano, y rendirse prisionero à Don Ordoño, que asegurandolo con cadenas, se lo llevó en triunfo à la Ciudad de Leon. No digo otras circunstancias que se cuentan de esta victoria, porque solo están apoyadas en relaciones modernas, que confunden las dos jornadas de Ta-

<sup>(1)</sup> Monge de Silos, Cronicon, num. 44. y 45. pag. 295. y 296. Sainpiro, Cronicon, num 17. pag. 462. Rodrigo Ximenez, Rormo in Hispi

gest. lib. 4. cap. 21. pag. 81. Luca de Tuy, Cronicon mundi, lib. 4. pag. 81. Otros muchos.

195

lavera, juntandolas en una sola (1).

CLV. Era universal el terror que se habia apoderado de los Mahometanos por el abati- batalla miento en que los tenia la serie de tantas des- gloriosa en S. gracias, que resonaban por toda España con Estevan gloria inmortal del hijo del grande Alonso. Acosado el Rey de Córdoba con repetidas súplicas y lamentos de todos sus vasallos, escribió una Circular á los Gobernadores y Alcaldes, para que se armase todo el Reyno, declarando, que quien se excusase incurriria en las penas gravísimas de reo de lesa Magestad; y para que las fuerzas fuesen todavia mayores, pidió tropas de socorro á las Ciudades de Marruecos, de suerte que se formó un exército numerosisimo, qual no se habia visto en mucho tiempo. La inumerable morisma fiada por el Rey de Córdoba á sus mejores Generales, entre quienes se distinguian el Alcalde Ulit Ablapaz, el Gobernador Ibenmentel, y el Virey Almotarraf, apellidado el Gordo, se acampó en Castilla junto al Rio Duero baxo los muros de San Estevan de Gormaz. Acudió luego Don Ordoño con toda la gente que pudo, y sin asustarse à la vista de un exército tan formidable, porque fiaba mas en el poder de Dios, que en el de sus Soldados, les habló sin embargo de esta manera: "Guerreros "Españoles, acostumbrados á las victorias, este es el dia de vuestro mayor triunfo. El exér-"cito enemigo parece à nuestros ojos que cu-"bre toda la tierra. ¿Pero quienes son sus com-Bb 2

<sup>(1)</sup> Monge de Silos, Cronicon, mmm, 46. pag. 296. Rodrigo Ximemez, Rerum in Hisp. gest., cap. 21. pag. 81. Lucas de Tuy, Crenices mus-

di, lib. 4. pag. 81. Otros. Vcase mas arriba en la nota del número 151. la segunda Inscripcion.

"batientes? Quienes sus Generales? Es tropa , recogida sobre la marcha, y sin disciplina "militar; sacada por fuerza de sus casas para "una guerra, de que abominan; acostumbrada "casi toda ella mas à la hoz que à la espada; pacobardada y envilecida con la experiencia "de nuestras victorias. ¿ Quién temerá de gente ,tan vil, y de soldados tan imitiles, que no "tienen sino el nombre de lo que representan? Nuestro exército no es tan numeroso; pero stampoco escaso, que no baste para destruirlos. Ellos tienen lo que sobra para la confu-"sion y desorden; y nosotros lo que se necesi-"ta para atropellarlos y vencerlos. Un Español, un descendiente de los Godos no puede temer de diez perros que le ladren, mucho menos temera un hijo de Dios, que desiennde la causa de Jesu-Christo. El amparo de "nuestros enemigos es el infame Mahoma; y nuestro escudo es la Omnipotencia. Solo la , falta de fé puede arrebatarnos la victoria, y darla à los infieles para castigo de nuestra "infidelidad. Confiad, Españoles: Jen el brazo , de Dios; y vereis caer à vuestros pies los guerreros mas atrevidos, derretirse sus armas. como "cera, y nadar sus pavellones en rios de san-"gre." Dicho esto se arrimó Don Ordoño con su exército al campo de los Moros, y como un Leon de la Libia, que descubre una grey de ovejas sin pastor ni defensa, arremetió con tal vigor y corage, que desde luego se abrieron las primeras filas, y dieron paso por sí mismas á la muerte que las acometia. No fué batalla la de entonces, sino deguello y carniceria, pues desde Gormaz hasta Atienza, que son mas de veinte millas de camino, todo era cadáveres y san-

DE LA ESPAÑA ARABE. sangre. Siendo tantos los Arabes, murieron en la accion casi todos, sin salvarse ni aún los Generales, ni el mismo Ulit Ablapaz, que era el Gefe de todos, y cuya cabeza, ensartada con la de un javalí para mayor ignominia, se colgó de las almenas de San Estevan de Gormaz, para glorioso recuerdo de tan insigne victoria. De la época de esta batalla no puedo decir otra cosa segun las relaciones antiguas, sino que sué despues de las pasadas, y por consiguiente á los cinco ó mas años del reynado de Don Ordoño. Habiendo sido la de Extremadura en novecientos diez y siete, puede ponerse la de Talavera en diez y ocho, y esta en diez y nueve, que son fechas muy conformes con las pasadas, y con las que se siguen (1).

Apesadumbrado el Rey de Córdo- Combate con CLVI. ba con tan funesto acontecimiento à costa de los Moros otro qualquiera desgracia quiso volver desde luego vencerlos, ni por el honor de sus armas; y con un cuerpo ser vencido. de soldados escogidos, que tenia de reserva; voló à lugares distantes de nuestro exército. entrandose por Galicia, segun parece hasta un pueblo, que llamaban Mindonia, ó Mitonia, y Mariana Ilama Rondonia. Nuestro Rey acudió con toda la solicitud posible; pero como los Moros estaban furiosos, y los Christianos llegaban cansados; harto hizo en pelear desde la mañana hasta la caida del Sol sin retirarse del puesto, ni de la batalla, aunque con pérdida de mucha gente. Con la sombra de la noche se fueron los enemigos, pregonando-

dia entero, sin ~

(1) Monge de Silos . Crenicen , mum. 46. y 41. pag. 296. 297. y mum. 54. pag. 300. y 301. Sampiro, Crenicen, num. 17. pag. 460. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispania gestarum, lib. 4. cap. 21. pag. 81. Lucas de Tuy, Cronicon mundf, lib. 4. pag. 82. Alonso el Sabie y otros.

se vencedores, porque no quedaron vencidos; y el Rey de Leon, despues de haber dado à sus tropas el descanso y premio debido, se restituyó à la Corte en el mismo año que dixe de novecientos diez y nueve (1).

Socorre al ra contra Mo ros, y pierde la batalla de Junquera.

CLVII. En el verano de novecientos vein-Rey de Navar- te y uno, entrado el tercer año, no del Reynado de Don Ordoño, sino de la batalla pasada, juntaron los Moros de nuevo un grande exército, marchando con él por las dos Castillas hasta dentro de Navarra, y haciendo naturalmente quanto daño pudieron en todas las tierras por donde pasaban. El Rey de Pamplona (que no era entonces García hijo de Sancho, como se lee por equivocacion en las copias que corren del Obispo Sampiro, sino Sancho hijo de García, que es lo que leyó en la Cronica del mismo Prelado el Monge Silense Escritor de los últimos años del siglo once) viendose inferior en poder al numerosisimo exército de los Arabes, pidió ayuda al Rey de Leon, que se puso en marcha con sus tropas inmediatamente, y las juntó con las de Navarra en Val de-Junquera entre Muez, y Salinas de oro. Aqui se dió la batalla, que fue muy renida y obstinada por entrambas partes; pero al fin ganada por los Moros, que se llevaron entre otros muchos cautivos á dos ilustres Obispos Dulcidio de Salamanca, y Hermogio de Tuy; de los quales el primero se rescató; y el segundo para volver al Obispado dió en rehenes á su sobrino Pelayo, cuyo glorioso martyrio (de que hablaré en el libro siguiente) su-

At) Sampiro, Cronicon, num. 18. Cronicon mundi, lib. 4. pag. 82. Pag. 463. Monge de Silos, Cronicon, Otros. mum. 55. pag. 301. Lucas de Tuy.

DE LA ESPAÑA ARABE. cedido á veinte y seis de Junio de novecientos veinte y cinco, mas de tres años y medio despues de la batalla de Val-de-Junquera, es el que nos indica la época de esta jornada en el año arriba dicho de novecientos veinte y uno (1).

Los Moros, aunque vencedores, CorreporAnsin continuar, como podian la guerra de Na- dalucia, havarra, que tan buena esperanza les daba, to. ciendo mucho maron por buena suerte la derrota de los Pirineos para ir á incomodar á los Franceses. como lo hicieron, por tierra de Gascuña hasta Tolosa. Entre tanto el Rey Don Ordoño. resentido vivamente de lo que habia pasado en Val-de-Junquera, baxó con el exército hasta la Mancha, y entrandose por las Navas de Tolosa en Andalucia, llenó de terror toda aquella parte de la Bética, llamada entonces Sintilia, quemando, destrozando, arrebatando, y como rio impetuoso, que no sufre diques, bañando de sangre toda la tierra hasta una jornada de Córdoba. Entre los pueblos y lugares que destruyó, nombra Sampiro à Castellon, que debe ser el antiguo Castulon, hoy llamado Cazlona, y luego à Palmacio, Elif, Samarleon. y Magnancia, pueblos para mi desconocidos, que estarian por aquellas vecindades. Despues de esta jornada memorable, que algunos de nuestros historiadores han pasado en silencio, como otras muchas, marchó el Rey de Leon para Zamora, donde se le ahogó el regocijo

titulo, Instrumente del Rey Don Garcia Sanchez de Navarra , pag. 300. Raguel , Vira Sancti Pelagii Martyris, con las notas de Morales , fol 112. 113. y 115.

<sup>(1)</sup> Sampiro cirado, num. 18. pag. 463. Silense citado, num. 55. pag. 101. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispania gestarum, lib. 4. cap. 22. pag. \$1. Lucas de Tuy citado , lib. 4. pag. 82. Moret , Investigaciones;

de sus triunfos en la amargura de la muerte de su primera muger, à quien tanto amaba(1).

Condena 1 Condes Castilla desobedientes Soberano.

CLIX. Apenas aliviado Don Ordoño de muerte á los la fatiga de la guerra, y del primer dolor de su viudez, volvió à fixar el pensamiento en la al desgracia de Val-de-Junquera, en que pudieron tener mucha parte los Condes de Castilla por no haber querido asistir á la bátalla, y haber comunicado á los Infieles mayor corage y osadia con negar su ayuda á los Christianos. De la rebelion de los Condes en general (por mas que lo nieguen los historiadores modernos sin fundamento seguro) tenemos sin el Monge de Silos el testimonio de Sampiro, Obispo de Astorga, escritor del mismo siglo, y el mas antiguo de quantos hablaron del asunto. Lucas de Tuy especifica el principio y motivo de la rebelion, que es el que acabo de insinuar; lo qual, aunque no sea tan cierto como lo primero, por no haberlo especificado los Escritores mas antiguos, no por eso dexa lugar, para que escusemos à los reos, que lo fueron de lesa Magestad, y de grave delito de Estado. El Rey pues despachó sus órdenes á la Ciudad de Burgos, para que los quatro Condes que tenian à su cargo el gobierno de Castilla, Nuño Fernandez, Abolmondar, apellidado el Blanco, su hijo Diego y Fernando Ansurez, se le presentasen en Tejar, Pueblo situado sobre el rio Carrion, y de aqui los hizo llevar en cadenas à las carceles de la Corte, donde despues de algun tiempo, el que fue necesario sin duda pa•

<sup>(</sup>r) Sampiro en el lugar citado. Monge de Silos, num. 55. y 56. pag, 301. Redrigo Ximenez cicalo. Lucas de Tuy , Cronicon mundi , lib.

<sup>4.</sup> pag. 82. Moret citado. Vease et Epitaño de Ordoño , que he copiado poce antes.

para procesarlos y convencerlos, les mandó dar la muerte que merecian. No sé qué empeño tienen Rodrigo Kimenez, y otros muchos mas modernos, en manchar la fama de Don Ordono, Príncipe tan bueno y piadoso, para disculpar à quatro Gobernadores infieles, cuyos delitos personales no tiznan ni tocan de ninguna manera la fidelísima nacion castellana; no habiendo pueblo en el mundo, que no haya tenido malvados, y siendo verdadera locura el echar en cara los delitos á la patria de los delingüentes. Para hacer todavia mas creible la inocencia de los Condes, añaden tambien varias circunstancias forjadas todas segun el paladar de quien escribe, como son el que Don Ordoño los llamase con pretexto de tener Cortes, y que ellos juzgando de la conciencia del Príncipe à medida de su propia sinceridad y honradez, fueron alla desarmados y sin escoltas ni guardias, y por esto cayeron en la trampa que les habia armado. Nada de esto dice Sampiro, sino que el Rey envió por ellos, como debe hacerlo todo Príncipe, sin manifestar el motivo á nadie, sino solo á sus Conse*jeros* (1).

CLX. Dos Pueblos solos de Castilla. Naxera, y Vecaria, sostuvieron la infidelidad de Pueblos los Condes, levantandose contra el Soberano. estaban Los habia conquistado de Moros poco tiempo antes el Rey Don Sancho de Navarra, como dixe en su lugar; pero por tratados de que no nos queda noricia, los habria cedido al Rey de

TOM. XII.

(1) Sampiro, Crenicen, num. 19. pag. 464. Monge de Silos , Crenicen,

num. 56, pag. 302. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, Lib. 4. pag. 82. Bodrigo Limenez, Rerum in Hisp. 10st. lib.4. cap.22. pag.82. Mariana. Him. gen. de España, Tom. 1. Lib. 7. cap. 20. pag. 354. y 357, y Lib. 8. cap. a, pag. 363. Otres muchos.

202

Leon, por cuyo motivo no fue por sí mismo à sujetarlos, sino que hizo dar aviso à Don Ordoño de lo que pasaba:, para que tomase providencia. Efectivamente nuestro Príncipe: marcho con exército contra ellos, y aunque hicieron no poca resistencia, por fin hubieron de ceder al poder de las armas, y rendirse á su Señor. Veo con admiracion en todas nuestras historias modernas pintada esta expedicion contra rebeldes, como si hubiera sido contra Moros; descubriendose claramente en todas las relaciones antiguas, que sué una consequencia de la rebelion de los Condes, y diciendo expresamente el Obispo Sampiro, el Monge Silense, y Lucas de Tuy, que los dos Pueblos eran de los pérfidos, 6 rebeldes (1).

Muerte, y Ordoño II.

CLXI. La campaña, de que acabo de ha-Entierro de blar, sué la última de Ordoño Segundo, y sucederia naturalmente en el Otoño de novecientos veinte y tres; pues despuesede ella, no sabemos que hiciese otra cosa; sino volver & Leon con su nueva Esposa la Infanta de Navarra, y de aqui pasar à Zamora, donde le sobrevino una enfermedad, por cuyo motivo se puso en viage para la Corte, y murió, segun parece, en el camino, entrado el mes de Enero del año siguiente, que era el de novecientos veinte y quatro. Que en Zamora se apercibiese para mover guerra á Castilla, es pura malicia de Escritores modernos, que en lugar de honrar (como piensan) à los Castellanos con semejantes invenciones, les hacen agravio

<sup>(1)</sup> Sampiro citado num. 10. Pag. 464. Monge de Silos . num. 57. Pag. 302. Lucas de Tuy citado. Rodrigo Ximenez citado. Veanse Ma-

riana, Ferroras y los demas Escritores modernos en sus respectivos lugares.

DE LA ESPAÑA ARABE. vio manifiesto, suponiendolos infieles y revoltosos, quando no lo eran. Reynó Don Ordoño nueve años y once meses cumplidos, aunque empezando la cuenta desde su opronacion ino fueron los meses sino seis; y fue el primero de los Reyes, que se enterró en la Catedral de: Leon, edificio dignisimo de su real piedad, y y magnificencia (1).

## REY XVII.

. ida Arra

# FRUELA II.

CLXII. Lunque Don Ordoño dexó quatro Años 924 hijos de su primer matrimonio, sin embargo por voluntad de los Electores se dió la Corona à Don Fruela, hermano del difunto, que no la go- Fruela IL zó sino un año y dos meses, hasta principios de Marzo del de novecientos veinte y cinco, en que cedió à la violencia de una asquerosa lepra, mandandose enterrar en la Cathedral de Leon. Dicen nuestras historias, que tan breve reynado fué castigo de Dios, por la injusticia que comerió el Principe desterrando sin motivo alguno à Fronimio Obispo de Leon; y condenando à muerte sin culpa à los hermanos de dicho Prelado, hijos de un Caballero llamado Olmundo. Estos hechos deben tenerse ponciertos hallandose insinuados aún en la Cronica del Cc 2

Reynado y muerte de

(1) Sampiro y Monge de Silos en los lugares citados. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispania gest, lib. 4. cap. 22. pag. 82. Lucas de Tuy, Crenicen mundi, lib. 4. pag. 82.

Alonso el Sabio, La Cronica, parte 3. cap. 15. fol. 48. Morales Mariana, y otros. Vease mas arriba el Epica lo de Don Ordono. Vease la llustracion 6. num, 16.

Obispo de Astorga, que es la mas antigua que nos queda; mas no el hecho que cuentan los historiadores modernos, que siguiendo à Rodrigo Ximenez, establecen baxo el reynado de Fruela el principio de la independencia de Castilla, introduciendo nuevos Príncipes con el título de Jueces, no conocidos por ningun Escritor en trescientos años, y formando un sistema enteramente contrario no solo à la verdad historica, pero aún á toda verosimilitud, como se descubrirá mas abaxo, y en las Ilustraciones. Don Fruela no perdió à Castilla, ni à otra Provincia ni pueblo de sus Estados; pero tampoco hizo conquistas ni guerras, ni otra cosa notable, cuya memoria merezca pasarse à la posteridad, fuera de algunas fundaciones y ofrendas piadosas, como lo es la del arca de reliquias que regaló en Oviedo antes de ser Rev à la Iglesia del Salvador, toda de tablas de agata con muchas piedras preciosas engastadas en oro. Su muger se llamó Nunilo, ó Nufia. 6 Munia, que todo es uno, y de apellido Ximena, y en ella tuvo tres hijos antes de subir al Trono, Alonso, Ordoño y Ramiro. Sampiro Obispo de Astorga dice, que tuvo otro hijo fuera de matrimonio llamado Aznar; y algunos diplomas, aunque poco seguros, le dan segunda muger denominada Urraca (1).

Navaera.

CLXIII. En el mismo año de la Corona-Rey III. de cion de Don Fruela Segundo murió el Rey de Pamplona Don Sancho Abarca, y entró en su lu-

<sup>(1)</sup> Albeldense, Cronicon, num. 48. pag. 450. Sampiro, Crenicen, mum. 20. pag. 454. y 465. Monge de Silos, num. 52. pag. 302. Rodrigo Nimenez , Lucas de Tuy , Mariana, y otres muchos. Risco, Ec-

paña Sagrada, Tom. 34. Instrumento to. pag. 443. Veanse la Ilustracion 6. num. 17., la Ilustracion 9. num. 1. y 2. y la Coleccion de Lápidas del siempo de los Godos, cap. L. ASC. 30.

DRIA ESPANA ARABE. lugar el hijo heredero Don García, apellidado el Tembloso, que reynó segun mis cuentas unos quarenta y cinco años y medio, desde los últimos meses de novecientos veinte y quatro hasta entrado Junio de novecientos y setenta, y se enterró, como su padre, en Monjardin. Alcanzó à seis Reyes de Leon, Fruela Segundo, Alonso Quarto, Ramiro Segundo, Ordoño Tercero, Sancho Primero, y Ramiro Tercero. Fué Príncipe piadoso, prudente, guerrero, y muy amado por sus bellas prendas. Estuvo casado con Ximena, y tuvo por hijo al esclarecido Monarca Don Sancho el mayor (1).

## REY XVIII.

#### ALONSO IV.

CLXIV. El Succesor de Fruela Segundo en Afios 925. el Reyno de Leon sué Alonso Quarto, hijo de Ordono Segundo, Príncipe pacífico y devoto, Reynado de que levantó luego el destierro a Fronimio Obis-Su renuncia. po de Leon echado por el antecesor, y de prision mala gana sufria el bullicio de la Corte y los muerte. cuidados del Reyno, porque le estorbaban los exercicios de piedad, en que tenia puesto su corazon, y hallaba todas sus delicias. Movido de esta piadosa agitacion de su espíritu, determinó apartarse del mundo y de sus vanidades, y cerrarse en el Monasterio de Saha-

930.

(:) Albeldense citado num. 49. pag. 451. y num. 87. pag. 466. Rodrigo Limenez, Rerum in Hisp. gest.

lib. 5. cap. 23. pag. 92. Vease la Ilustracion 7. num. 9.

#### 206 HISTORIA CIVIL

gun situado en el Reyno de Leon junto al rio Cea. Llamó para este fin à su hermano Don Ramiro, que estaba entonces en el Vierzo, y con acuerdo de los Grandes y demas Electores le hizo la cesion formal de la Corona en la Ciudad de Zamora à once de Octubre del año de novecientos y treinta, á los cinco años, siete meses y algunos dias de reynado, como lo pruebo en las Ilustraciones. Al año siguiente, que era el de novecientos treinta y uno, mientras se apercibia el nuevo Soberano para salir con exercito contra Moros, le llegó noticia que Don Alonso, ó por volubilidad suya natural, ó por consejo que otros le diesen, se habia trasladado del Monasterio à la Capital de Leon con trage y Corte de Rey, como arrepentido de lo que habia hecho. Don Ramiro con el mismo exército con que se hallaba, marchó para dicha Ciudad, y allí lo tuvo cercado dia y noche, hasta que habiendolo preso lo hizo asegusar en un calabozo. Quisieron tomar la desensa del prisionero sus tres primos hermanos Alonso, Ordoño, y Ramiro, hijos de Fruela Segundo, y ganandose las voluntades de los principales Señores de Asturias, de comun acuerdo buscaron pretexto para que el Rey de Leon se llegase de buena fé à visitarlos, y cayese en poder de sus rivales. Supo el-Príncipe, ó llegó à creer lo que se meditaba, y entrandose inmediatamente en Asturias bien armado y apercibido, prendió y se llevó á los tres Infantes, y despues de haberlos encerrado en la misma prision, ó Monasterio de Don Alonso, les comutó à los quatro la pena de muerte en la de sacarles los ojos segun la gracia que permiten al Soberano las leyes godas en

DE LA ESPANA ARABE. en favor de los reos de Estado. Los Escritores modernos, comenzando por Don Rodrigo Ximenez, especifican ouras muchas cosas, parte inverosimiles, y parte poco fundadas; como que el Rey Don Ramiro tuvo cercada dos años la Ciudad de Leon, antes de poder vencer à su hermano el Monge: que el motivo porque se levantaron los tres Infantes artiba dichos. fué el desacato que se les hizo no llamandolos à las Cortes, en que Don Alonso renunció el Reyno, y que el nuevo Rey, despues de haber cegado à los quatro Principes delinquentes, se arrepintió de tan bárbara sentencia, y trasladandolos de la Fortaleza de Leon, al Monasterio de Ruiforco, dedicado á San Iulian, mandó tratarlos hasta la muerte con la mayor humanidad y blandura. Vivió Don Alonso despues de ciego otros dos años y medio, y dexó un hijo llamado Ordoño, y ape-Ilidado el Malo, que aspiro à la Corona en tiempo de Sancho Primero, como se verá mas abaxo. La muger del Rey se llamaba Xim. na, como lo dicen expresamente los Historiadores mas antiguos, el Obispo Sampiro, Rodrigo Ximenez, y Lucas de Tuy. Los Escritores. modernos suponen que era de la Casa de los Reyes de Navarra, y unos la llaman Urraca, y otros Iñiga (1).

REY

ft) Vigila, Cronicon Albeldense, num. 48. pag. 4 1. Sumpre, Cromicon, nun. 22. par. 465. Monge de Silos num. 19. pag. 302, y. 603., Rodrigo Kimenez, Lib. 5. cap. 4.

pag. 84. Lucas de Tuy, lib. 4 pag. 83 Alorso el Sabio Mar ana Moret, Ferreras, 8 c. Vease la liustracion 6, num. 18. 19.

# REY XIX.

#### RAMIRO IL

Años 930. 950. Reynado de Ramiro II.

CLXV. Aunque Alonso Quarto, despues de salido del Monasterio reynó en Leon algun tiempo (como queda dicho) en el año de novecientos treinta y uno; sin embargo el reynado de Ramiro Segundo se ha de comenzar a contar desde la época de la cesion del antecesor, que fue el dia once de Octubre de novecientos y treinta, porque solo de este modo se verifica lo que dice Sampiro Obispo de Astorga, que tuvo el cetro diez y nueve años, dos meses, y veinte y cinco dias, y acabó de reynar a cinco de Enero, Vigilia de la Epifanía del año de novecientos y cincuenta (1).

Suniario, Conde X. de Barcelona.

CLXVI. Con los años de Don Ramiro corrieron casi á la par los de Suniario Conde de Barcelona succesor de Miron, pues acabó de vivir en el mismo año cincuenta, en que murió el Rey, y empezó á mandar en Cataluña, solo un año antes que Ramiro en Leon, en el de novecientos veinte y nueve. Propiamente el Condado se debia á Seniofredo, hijo heredero del difunto, y de la Condesa Ava; pero como era niño, se encargó de la regencia su Tio Suniario Conde de Urgel, hijo de Guifredo Segundo, y no la dexó hasta el último dia de su

<sup>(</sup>r) Sampiro, Cronicon, nuch. clou 6. aum. 19. 04. pag. 468. Vease la Ilustra-

vida, en que mandó enterrarse en Ripoll. Estuvo casado con Richilde, y tuvo a lo menos cinco hijos; pero solos tres le sobrevivieron, Borrello, Ermengaudo, y Miron, de los quales el primero le sucedió en el Condado de Urgel, y despues (como se verá mas abaxo) tambien en el de Barcelona (1).

CLXVII. El Conde, que en algunos de sus Diplomas tomó tambien el título de Mar- va contra Moques, lo mismo que Defensor de la Marca, 6 ros, y bate s de la raya de Cataluña, cumplió con el encar- Madrid. go propio de su Principado, que era el de velar sobre los infieles, para que no invadiesen la Provincia, ni la molestasen. Pero en este noble empeño se distinguió mucho mas el Rey de Leon Don Ramiro; que no se mantuvo solamente sobre la defensa, sino que tomó desde luego las armas para quitar dominios á la secta Mahometana, y ensanchar las de la verdadera Religion. Apenas se vió libre de las inquietudes ocasionadas al Estado por el Rey Don Alonso y sus Primos, convocó inmediatamente à los Grandes del Reyno para comunicarles las intenciones que tenia de mover guerra à los infieles, y de comun acuerdo marchó con el exército hasta Madrid, llamada entonces Magerit, que tenian los Moros muy fortificada para impedir las irrupciones de los Christianos en el Reyno de Toledo. Batió los muros de la plaza con máquinas militares hasta abrir brecha, entró impetuosamente en la Ciudad, arrebató las vidas y los bienes de los habitantes, y de- $\mathbf{Dd}$ TOM. XII.

(1) Monge de Ripoll, Gesta Comitum Bareinonensium, cap. 3. 4. y 5. pag. 540. y 541. Balucio Collec-

tio veterum menumenterum , pag. \$46. 853. 856. 857. Vease la Ilustracion 12. num. 11.

xandola desierta y desmantelada, salió de ella victorioso en dia de Domingo, sin encontrar estorbo ninguno desde allí hasta la Ciudad de Leon. Hubo de suceder esta victoria en la primavera del año de novecientos treinta y dos, que fue el primero que tuvo Don Ramiro de serenidad y sosiego (1).

Vence una batalla en Osma.

CLXVIII. No miró este agravio con indiscrencia el Mahometano Rey de Córdoba, que era todavia Abdelrahman Tercero. Mandó disponer un poderoso exército, y dió orden que se encaminase à Castilla, por juzgar la victoria mas segura por aquella parte, como menos prevenida. El Conde Gobernador Fernan Gonzalez (objeto de muchos romances y novelas, que han viciado indeciblemente la historia) dió el aviso que debia à su Señor el Rey de Leon, que no tardó un momento en ponerse en viage con sus tropas para desbaratar los designios de los Infieles. Se acamparon los exércitos cerca de Osma: acometieron unos y otros con osadia invocando los nuestros al Dios verdadero, y los enemigos à su falso Profeta: pelearon largo tiempo con increible valor, hasta que la victoria se declaró por los Christianos. Fueron millares los Moros que quedaron muertos, y millares los prisioneros: muchas las armas y despojos que se hallaron en el campo, y grande el regocijo con que se volvieron Leoneses y Castellanos à sus propias casas (2).

No

<sup>(1)</sup> Sampiro, Cronicon, num. 22. pag. 466. Monge de Silos. Cronicon num. 60. pag. 303. Rodrigo Ximenez. lib 5. cap. 6. pag. 84. Lucas de Tuy, lib. 4. pag. 83. Otros muchos.

<sup>(</sup>a) Sampiro citado, num. 22. pag. 466. Monge de Silos. num. 60. pag. 303. Rodrigo Ximenez. lib. 5. cap. 6. pag. 84. Lucas de Tuy, lib. 4. pag. 83. Otros muchos.

#### DE LA ESPAÑA ARABE.

CLXIX. No estuvo mucho tiempo en ocio Hace tribuel Rey Don Ramiro despues de esta ruidosa tario al Virey victoria. Viendo que los Moros acobardados ya no pensaban en nueva guerra, contentos con mantenerse sobre la defensa, se entró para estimularlos por tierra de Aragon; y baxando con estruendo por las orillas del Ebro, puso los Reales baxo los muros de Zaragoza amenazando muertes y horrores. El Virey de la Ciudad, llamado Abu-Jahia, viendo la tempestad que le amenazaba, y temiendo por otra parte de algunos de sus pueblos que se le habian levantado, se entregó como feudatario al Rey de Leon, con todas las tierras de su jurisdiecion y gobierno. Don Ramiro, aceptando la oserta, corrió con el exército por todos los contornos, domó con su valor á los rebeldes, sosegó las inquietudes de la Provincia, y se hizo reconocer de todos por Soberano y Senor(1).

CLXX. Abu-Jahia, traidor é infiel al Rey El Virey se de Córdoba, su legítimo Príncipe, lo fue le rebela, y tambien al de Leon desde el momento que junta sus fuerse vió libre de sus armas y amenazas. Escri- zas con las del Rey de Córbió inmediatamente una carta al Miramamo-doba. lin en la forma siguiente: "Señor: habra lle-"gado á la Corte la noticia de la entrega que .. he hecho de esta Provincia al barbaro Rey " de los Christianos. Aunque esta accion en su , primer aspecto me representa infiel al So-"berano, y deudor de mi cabeza a vuestro "Trono; me glorío sin embargo de ser el .. mas fiel de vuestros súbditos, y entre to-

pag. \$4. Lucas de Tuy en el lugar citado. Otros.

<sup>(</sup>I) Sampiro en el lugar citado. Monge de Silos, num. 60. pag. 304. Redrigo Ximenez, lib. 5. cap. 7.

"dos los hijos del Gran Profeta, el creyente " mas sincéro y zeloso. No he sido traidor à "Vos: lo he sido y lo soy a nuestro enemigo "comun, á quien debia serlo. Resistir yo so-"lo á sus fuerzas, que eran muchas y for-"midables, al mismo tiempo que me veia ro-,, deado de pueblos infieles y rebeldes, era im-", posible sin un milagro. Es cierto que el Pa-", dre de los creyentes podia hacerlo, y yo es-" perarlo de su poder; pero él mismo me ins-", piró el camino que debia tomar: él mismo "con un rayo de su luz me iluminó en las " tinieblas de un sueño: él mismo me hizo " ver en el espejo infalible de los astros, que ,, el engaño era mi salud, y la traicion el cas-"tigo debido al sacrílego enemigo del Alco-" ran. Le hablé, Señor, en estos términos: "Invencible Rey de los Leoneses, de cuyas ar-"mas tiembla toda España. Aunque tu valor "no fuera tanto, ni fus armas tan poderosas ", yo te respetara y amara por las envidiables ", prendas de tu alma, que darán inmortali-"dad á tu nombre. Años ha que envidio la suer-"te de tus súbditos, y ninguna cosa he deseado ,, tanto como la proporcion que ahora tengo de n declararme. Tu Reyno es un jardin de flores, regado con tus beneficencias, y avivado dia ny noche con el calor de tu corazon amantísimo: el nuestro es un mar de tormentos, en que "van luchando y quebrando continuas olas de " infidelidad y rebelion. No me obligues á mas nlargo razonado con sobrada amargura de mi "espíritu. Recibeme desde luego por tributario, "y será este dia para mí el mas memorable "y dichoso. Yo juro por Mahoma serte fiel y " obediente, y darte ayuda en las guerras con "todo mi poder. Dos solas cosas te pido que tu ", cqui-

DE LA ESPAÑA ARABE. ;, equidad no sabrá negarme : que me dexes ,, vivir con mi religion y mis leves, y que me su-"jetes con tu exército, ya que aqui lo tienes, ", algunos pueblos inquietos y revoltosos. Con ", estas mis palabras tan lisongeras entró el en-"gaño en el corazon de Ramiro. Me dió á be-", sar la mano y me abrazó: me entregó las vi-" llas y fortalezas que me habían negado la obe-, diencia, y se fue con la persuasion de ser "dueño de lo que dexaba fiado á mi gobier-" no. Dicha mayor no podiamos esperar, pues " con gastos y sangre agena hemos recobrado ,, aun lo que habiamos perdido, y la provin-"cia es toda nuestra. Señor, enviad vuestro "exército para ir contra este Tirano, y acabar-"lo. Yo entretanto iré fomentando el engaño: ", en viniendo las tropas Cordobesas, hare creer "al enemigo que queda á mi cuenta el re-" chazarlas: y lograremos de este modo hallar-"lo desapercebido, y entrarnos hasta su mis-"ma Corte. " (1).

CLXXI. Contento Abdelrahman con la proposicion de Abu-Jahia, encargó la expe-Leon perdida dicion á su valiente General Obaidalla, hijo de por los Chris-Ahmad, natural de Córdoba, de cuya pericia militar habia tenido pruebas en otras ocasiones. Marchó el Oficial Cordobes con exército numerosísimo, y se entró con extraordinaria intrepidez por tierras de Christianos, resuelto á perder la vida, mas bien que volverse sin gloria. Los estragos que haria por Castilla y Leon, hubieron de ser muchos y grandes, segun el largo camino que hizo, y las dificultades que venció: y tal vez á este tiempo de-

(1) Los Autores citados.

ben

ben referirse algunas desgracias que cuentan nuestros Analistas con fechas incoherentes y erradas, como la de haber los Moros quebrantado á Sepulveda, entrando en San Estevan de Gormaz, destruido à Sotuscobas, que serà Covarrúbias, y muerto á la Condesa Urraca. Lo cierto es que los enemigos llegaron hasta los muros de la Ciudad de Leon, y la tuyieron cercada por algun tiempo: y en el mes de Safar de la Egira trescientas veinte y siete, que es decir, en Diciembre, ô fines de Noviembre del año de novecientos treinta y ocho, ganaron à los Christianos una gran batalla, que es la que llaman del Foso, quitando la vida à muchos de ellos, y obligando á los demas á vergonzosa huida. El erudito Casiri, à cuya Biblioteca arabiga debo la noticia de esta victoria de los Moros asi en confuso, podria haberla ilustrado y enriquecido, traduciendo el elegante poema con que el mismo General vencedor cantó sus propias hazañas (1).

Batalla de Simancas, glo-Ramiro II.

CLXXII. Abdelrahman, Rey de Córdoba, rebosando de contento por la victotia conriosísima para seguida, quiso renovar la guerra por sí mismo en el verano del año siguiente, marchando en persona con todas sus tropas y las del Virey Abu-Jahia, por la mancha, y reynos de Toledo y Castilla, hasta tierra de Campos, sin pasar mas adelante por haber baxado de Leon el Rey Don Ramiro con todo su poder para cortarle los pasos. Se avistaron y acamparon los dos exércitos al lado septentrional

<sup>(1)</sup> Abu Bakero Alcodeo, Vestis serica pag. 49. Abu Abdalla, Eben Alkhathib, Vestis acu picta, pag. 200. Sampiro, Crenicon, num. 22. pag.

<sup>466.</sup> El Autor de los Annales Complatenses. pag. 311. El Autor del Crenicen de Cardeña, pag. 370.

DE LA ESPAÑA ARABE. del Duero junto à la orilla del Pisuerga, cerca de Simancas, impacientes uno y otro, y bramando con igual fiereza, los Moros por creerse superiores con la victoria pasada, y los Christianos por el deseo de vengar la afrenta, que los tenia irritados y enfurecidos. Vinieron luego á las manos, y pelearon de entrambas partes con igual valor y firmeza, no considerando la muerte que podia venirles, sino la que podian dar al enemigo. Los dos Reyes con palabras, y mucho mas con el exemplo, animaban cada uno à los suyos, anadiendo mayor aliento al que ya tenian; y estaban mirando con complacencia el renido valor de sus tropas, que à pesar del esfuerzo contrario, no retrocedian un paso, ,; Qué haceis " Españoles? (gritó Don Ramiro à los suyos) "¿ Dónde está vuestro valor? ? Cómo no pa-", sais adelante? Yo abriré, yo abriré con mi " espada esa pared de enemigos que os detie-", ne aqui inutilmente." Apenas hubo dicho estas palabras, quando á manera de una montaña, que desencaxada de su asiento por la violencia de un terremoto, precipita y hunde el valle con horrible estruendo, se echaron los Españoles impetuosamente sobre el exército Mahometano, y lo rompieron de golpe y desordenaron, pasando á enchillo con ambas manos infinita gente, sin perdonar la vida en aquel ciego furor, sino solo à los fugitivos. Corrieron despues tras estos sin perder tiempo hasta alcanzarlos en Alhondiga, donde prosiguieron cortandolos y despedazandolos, de suerte que poquísimos se salvaron, y segun dice el Monge Hepidianno, solos quarenta y nueve, llevandose de carrera à su Soberano muy

muy mal herido. Los enemigos muertos en las dos acciones fueron ochenta mil: los prisioneros muchos, y entre ellos Abu-Jahia, el Virey de Zaragoza, que fue llevado à la Corte y puesto en un calabozo: las armas, pa--vellones, dineros y preciosidades que se recogieron en los dos campos, fueron innumerables (1).

do acerca de dicha batalla.

He referido la batalla segun las CLXXIII. Fábulas que relaciones mas antiguas, que son las únicas de se han inventa- que debemos fiarnos; pues todo lo demas que se añade en historias ó extrangeras, ó mas modernas, no merece tanta sé: lo que dice Hepidanno, Monge Frances de San Galo, que la accion fue en Galicia, y se debió la victoria a una Reyna llamada Toda, es equivocacion grosera y manifiesta, de que no debe hacerse ningun caso. Nuestros Escritores modernos añaden, que informado Don Ramiro del mucho poder con que iba á salir de Córdoba el Miramamolin, pidió ayuda al Rey de Navarra, á los Señores de Alaya y á Fernan Gonzalez, Conde de Castilla: que antes de emprender la campaña, el Rey de Leon y el Conde fueron á sus respectivos Santuarios de Santiago y San Millan, para merecer la asistencia de Dios y de los Santos, é hicieron voto: en nombre de sus pueblos de que ofrecerian un donativo anual y perpetuo à las dos Iglesias en agradecimiento de la victoria: que el Cielo dió señales muy portentosas de la ruina de los Moros, cubriendose el Sol de ti-

<sup>(1)</sup> Sampleo ; Cronicon , num. 22. pag. 466. y 469. Monge de Silos, mam, 6. pag. 304. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispania gestarum , lib. 5.

cap. 7. pag. 85. Lucas de Tuy, Crenicon mundi, lib. 4. pag, 84, Hepidanno, Annales breves , al año 939. pag. 475. Otros muchos.

DE LA ESPAÑA ARABE. nieblas densísimas, que privaron á los hombres de toda luz por una hora entera, apareciendo en el ayre boquerones horribles, estrellas ambulantes, y cometas de figura extraordinaria y espantosa, abrasandose las tierras en llama viva por oculta fuerza de los astros, y saliendo de las aguas del mar en Sabado, dia primero de Junio à las tres de la tarde. unos globos de fuego devoradores, que consumian hombres y bestias, y aun los escollos y peñascos, y llegaron hasta Leon y Castilla. (que es cosa que pasma y horroriza) quemando en Zamora, en Carrion, en Castro Xeriz, en Burgos, en Briviesca, en la Calzada, en Pancorbo, y en otras muchas poblaciones barrios enteros con centenares de casas: que en tiempo de la batalla pelearon en la vanguardia sobre caballos blancos dos personages del Cielo, que unos decian ser dos Angeles, y otros Santiago y San Millan, el primero en defensa de los Leoneses y Gallegos, y el segundo de los Castellanos: que Leon y Castilla por fin se repartieron el trabajo y la gloria, ganando Don Ramiro la primera batalla en Simancas, y Fernan Ganzalez en Alhondiga la ségunda. Todo esto y otras circunstancias que se añaden, no tienen mas apoyo ni fundamento que el de los Anales de Burgos, Cardeña y Santiago, que son obras modernas, y el Diploma del voto de los Castellanos, que tiene muchas señas de ser apócrifo (1).

TOM. XII.

(1) Hepidanno, Amales breves al año 939. pag. 475. El Autor del Cronicon Burgense al mismo año de 939. pag. 308. El Autor de les Amnales Compossellanos al año mismo, e

La

pag. 378. El Autor del Crenicen de Cardeña al dicho, pag. 370. Mariana y otros muchos en sus respecuivos lugares.

#### HISTORIA CIVIL 218

El voto que Fernan Gonzalez, fue apócrifo.

CLXXIV. La fecha del Diploma, en que hizo por ella no puede caber duda, porque está notada dos veces en números y letras, es la primera sefial de su falsedad, porque la batalla no sucedió (como luego veremos) en el año que alli se dice de novecientos treinta y quatro, sino en el de treinta y nueve. Se evidencia tambien la falsedad de la fecha, y la ignorancia de quien la forjó, porque en dicho año, segun los últimos cálculos de los Maurinos. hubo dos eclipses de Sol, uno en diez y seis de Abril à las tres y media de la tarde, y otro en once de Octubre à las ocho de la mañana; pero no à diez y nueve de Julio; como alli seasegura. Las firmas del Diploma no dan menos sospecha; pues ¿ por qué se ha de firmar el Rey de Navarra en un voto de Castellanos? ¿y por qué, en caso de poner su nombre, ha de tener el último lugar, no solo despues del Conde. pero aun despues de los Obispos, Abades y testigos? Esto solo iria bien en caso que el Conde y los Castellanos fuesen súbditos del Rey de Pamplona, porque se miraria entonces su sello Real como una aprobacion de todo lo prometido y hecho por sus vasallos. Pero aun hay en las firmas otros vicios mucho mayores, como son el de llamarse Teresa la Reyna de Navarra, que se llamaba Ximena, y el de poner su nombre el Infante Don Sancho. apellidado despues el Mayor, que no podia entonces escribir, à no ser que se le den de vida mas de cien años. Estos anacronismos prueban claramente que el Diploma es moderno, porque estan fundados en la multiplicacion de Sanchos y Garcías, no conocida por nuestros Autores hasta despues del siglo trece:

y

DELA ESPAÑA ARABE. y en los mismos principios se hubo de fundar el inventor del Diploma, representando á Fernan Gonzalez como a Soberano independiente, que jacta su Principado de toda la Castilla entera, y nombra la ayuda que le pidió el Príncipe Ramiro, como si fuera otro Soberano igual à él. En el cuerpo del Diploma hay tambien expresiones y particularidades que hacen dudar de su legitimidad, y no es de despreciarse la de nombrar varios pueblos que no pertenecian à la jurisdiccion o gobierno de Fernan Gonzalez. En suma, sin temeridad puede juzgarse, que todo el voto del Conde y de los Castellanos, es composicion moderna, no solo por las varias pruebas que acabo de insinuar, sacadas del mismo tenor de la Escritura, sino tambien porque en quatro siglos enteros, hablando de la batalla de Simancas todas nuestras historias, sin excluir ni aun las de Rodrigo Ximenez y Lucas de Tuy, jamas han insinuado ninguna de las circunstancias referidas en dicho voto (1).

CLXXV. Acerca de la época de la batalla es mucha la diferencia de opiniones, pues el cha batalla el Autor de los Anales Complutenses dice, que cinco de Agossucedió en el año de novecientos diez y ocho, nes de 939. que es equivocacion manifiesta, pues no reynaba entonces Don Ramiro: Yepes, Sandoval y Mariana en el de novecientos treinta y quatro: Morales, Abarca y Ferreras el treinta y ocho: el Monge Hepidanno, el Padre Maestro Perez, el Doctor Nobet y Don Gregorio Mayans en el de treinta y nueve: los Anales Toledanos

Epoca de dito, dia de Lu-

(1) Vease el voto de Fernan pes, Crémica de San Benira, tom. 1. Gonzalez, intitulado: Privilegio título, Escrituras, Escritura 20. de San Millan de la Cogulla; en Tefel. 31. y 22,

en novecientos y quarenta; y el Padre Riccioli con Sigeberto Gemblacense en quarenta y quatro. La verdad debe sacarse de la relacion mas antigua, que es la del Obispo de Astorga, cuyas palabras son estas : En dia de Lunes, essando iminente la fiesta de los Santos Justo y Pastor, quedaron muertos, ó deshechos ochenta mil Moros. Sobre la leyenda no hay que poner dudas, ni puede trocarse el Lunes, ó Feria II. (como lo hizo el Padre Maestro Perez) en Martes, 6 Feria III. porque el Monge de Silos, que pudo ver en el siglo onceno Códigos mas genuinos y exáctos, que nosotros en el decimooctavo, copió las palabras de Sampiro, como las puse arriba. En esta suposicion hubo de suceder la batalla en un Lunes que fuese cinco de Agosto, porque á seis de dicho mes es la fiesta de los Santos Justo y Pastor; y el imminente festo indica claramente su Vigilia: de lo qual resulta, que po pudo ser sino en el año de novecientos quarenta y quatro, como dixo Sigeberto, ó bien en el de treinta y nueve, porque de quantos años se nombran, solo en estas dos cayó en Lunes el dia cinco de Agosto. Pero como Sigeberto Gemblacense es Autor extrangero y mal informado, que equivoca facilmente las fechas, y se engaña aun en la presente relacion, poniendo la batalla en Viernes, queda autorizada por época verdadera la del año de novecientos treinta y nueve, que por otra parte es tambien la mas verosimil segun el tiempo que pudo emplear Don Ramiro en las guerras antecedentees. Yo no hago caso ni de los prodigios de cielo y tierra, que cuentan los Analistas de Burgos, Cardeña y Santiago, por ser Autores sobrado moder-

DE LA ESPAÑA ARABE. nos, ni del famoso eclipse de Sol, insinuado en el voto de Castilla, porque aunque se halle notado en la Crónica de Sampiro, sospecho ser anadidura moderna, faltando enteramente La clausula en la copia que hizo de dicha Crónica el Monge Silense. Pero quando aun semejantes relaciones se hallaran verdaderas y fundadas, servirian absolutamente para dar mayor firmeza a mi opinion; pues los Analistas citados fixan puntualmente todos sus prodigios y desastres en el año de novecientos treinta y nueve; y en este mismo año los Monges Maurinos en su Arte de verificar las fechas, ponen á las ocho y media de la mañana del dia diez y nueve de Julio (que es decir diez y siete dias antes de la batalla, distancia discreta para pronosticarla) un eclipse de Sol central y total, visible en Europa, Africa y Asia (1).

CLXXVI. Dos meses despues de la bata- Ramiro II forlla de Simancas, Rodrigo Ximenez, Lucas de tifica las fron. Tuy, Mariana, Saavedra, Ferreras y todos teras, pero sin nuevo encuenlos demas historiadores modernos, ponen otra tro de Mòros, avenida de Arabes, que en realidad no hubo, aunque lo afir. asegurando que pasaron el rio Tormes, quien men nuestras

di- historias mo-

' (1) El Autor de los Anales Completenses , pag. 311. Yepes , Cronica de San Benico, título, Es-\*erituras, Escritura 20. fol. 31. Sandoval, Historias de Macio, Ge. título. Batalla de Simancas, pag. 269. Mariana, Hisr. gen. de España, tom. 1. lib. 8. cap. 5. pag. 369. Ferreras, Histoire gen. d' Espagne, tom. 3. siglo ro. pag. 53. Hepidanne, Anales breves, pag. 475. Josef Peren , Dirertationes eccleriassica , tit. . Fordinandi Gundisalvi Diploma , Geo pag. 274. y šig. Morales y Abarca citados por el dicho Perez num. 10. Pag. 277. Mayans, Prefacion á las chras cronológicas del Marques de Mon

dejar, num. 89. pag. 28. Nebot, A probacion de las obras de dicho Marques , y de su edicion , sin numezacion de piginas. El Autor de los Anales Tolchones , pag. 382. Sigeberto, Cránica, pag. 129. Riccioli, Almagestum novum , tom. 1. lib. 5. pag. 370. Sampiro, Crenicen, mum. 22. pag. 466. Monge de Siles, Cronicen, num. 61. pag. 204. Anonimo, Cronicon Burgense, pag. 308. El Autor de los Anales Comportelanes ; d Tumbe negre, pag. 318. El Autor del Cronicon de Cardeña, pag. 370. Anonime Maurine , L'art de verifier les Dates, vitulo, Chronologia des Eclipses , pag. 70.

dice para poblar à Salamanca y otras Ciudades y Villas, como si fueran de Moros, y quien para despoblarlas y destruirlas, como de Christianos. La mala inteligencia de una sola palabra ha introducido en nuestras historias esta -falsedad, y otras semejantes; pues levendo en Sampiro la voz bárbara Azeipha, que en lenguage del medio evo quiere decir exército, la tomaron por nombre propio de un General Mahometano, y sobre este falso supuesto forjaron la relacion, quien de un modo y quien de otro, como le pareció à cada uno mas verosimil y probable. La Verdad es que los Moros, quebrantados y aturdidos con la terrible rota de Simancas, no se atrevieron por mucho tiempo à dexarse ver en campaña; y que Don Ramiro, para evitar las avenidas de la morisma, resolvió fortificar las fronteras, y por esto luego á los dos meses baxó con Azeipha, que es decir con tropas, hasta mas abaxo del Tormes, y pobló de Soldados y otras gentes à Salamanca, Ledesma, Riba, los Baños, Alhondiga, Peñaranda y otras muchas Villas y Castillos, de que las historias de aquel tiempo no nos han dado los nombres. Algunas copias de la Crónica de Sampiro anaden. que por este mismo tiempo se poblaron otras Ciudades y Villas, Como Amaia, Burgos, Ovierna, Roa, Osma, Oca, Coruña del Conde, San Estevan de Gormaz y Sepulveda, y aun algunas otras en Asturias de Santillana; pero son hechos que pertenecen à tiempo mas antiguo, y los mas de ellos al reynado de Alonso Tercero, como dixe en su lugar; y se ve claramente que à la Crónica del Obispo de Astorga los ha añadido otra mano, pues no so-Jo DE LA ESPAÑA ARABE.

lo no se hallan recibidos por el Monge Silense, pero ni aun por Rodrigo Ximenez, ni por

otros del mismo siglo (1).

CLXXVII. Los Historiadores modernos, Prende á Ferque inventaron la marcha del exército Maho- nan Gonzaleza metano desde Córdoba hasta Salamanca, la co- emparientacon ligaron sin ningun fundamento de verdad con él. una sedicion, movida en Castilla por obra del Conde Fernan Gonzalez, que suponen haber llamado à los Moros en su ayuda contra el Rey de Leon; aunque otros dicen que no convidó él à los infieles; sino los infieles à él; y otros, añaden con Rodrigo Ximenez, que el sedicioso no fue el Conde de Castilla, sino otro Caballero particular que tenia su mismo nombre, sin decir que motivo tienen para semejante distincion, ó multiplicacion de personas. Lo cierto es, que Fernan Gonzalez y otro Caballero llamado Diego Nuñez 6 Muñoz, que tendria tambien en Castilla su Condado ó Gobierno, se levantaron contra Don Ramiro, y se apercebian para moverle guerra por motivos, ó disgustos, de que no tenemos noticia. El Rey informado de la sedicion, los mandó prender y encarcelar, al uno en Leon, y al otro en el Castillo de Gordon; y parece que para esta execucion necesitó de exército, pues el Obispo Sampiro atribuye el buen éxîto, no solo á la prudencia del Soberano, sino tambien à sus fuerzas. Despues de mucho tiempo se aplacó el Rey con el juramen-

Saavedra Faxardo, Corena Gática, parte 2. título, Don Ramiro el Segunde, pag. 71. y 72. Ferreras, Histoire d' Espagne, tom, 3. sigle 10. al año 938. pag. 55.

<sup>(1)</sup> Sampito, num. 23. pag. 467. Mong. de Silos, num. 62. pag. 304. Rodrigo Ximenez, lib. 5. cap. 8. pag. 84. Lucas de Tuy, lib. 4. pag. 84. Mariana , Hier. gen. de Esp. tom. 1. lib. 8. cap. 5. pag. 370.

to que le presentaron los Condes de serle obedientes, como à vasallos convenia, y de ceder para siempre à todas sus pretensiones: y para darles una prueba de su Real satisfaccion. ademas de la libertad y honores que les devolvió, hizo casar á su Primogénito Don Ordoño con Urraca, hija de Fernan Gonzalez (1).

Moros en Talavera.

CLXXVIII. Fuera de la expedicion, de Vence i los que acabo de hablar, contra los Condes de Castilla, no tuvo ninguna otra guerra Don Ramiro en diez años enteros hasta la Primavera, segun parece, del de novecientos quarenta y nueve, en que cansado ya de tan larga ociosidad, volvió á tomar las armas contra los infieles. Su camino fue para Talavera, que llamamos ahora de la Reyna, y su intento destruir aquella Fortaleza, que defendia las fronteras del enemigo. No logró lo que deseaba, aunque puso sirio à la Plaza; pero sin embargo maltrató sus muros, obligó a los Mahometanos à una batalla, mató à doce mil en el combate, y se volvió à la Corte con sietemil cautivos (2).

muger é hijos.

CLXXIX. De alli á poco tiempo, que se-Ramiro II. su ria por el Otoño del mismo año, o por devocion, como dicen algunos, 6 por otro motivo que no sabemos, hizo viage de Leon 4 Oviedo, y luego volvió à la Corte por una grave enfermedad que le sobrevino. En el dia cinco de Enero, hallandose muy agravado. renunció la Corona, y tomó el habito de peni-

<sup>(</sup>r) Sampiro en el lugar citado. Monge de Silos, num. 62. pag. 304. y 305. Rodrigo Ximenez, Lucas de Tuy, Alonso el Sabio, Mariana, Saavedra , Ferreras y otros ca sus lugares respectivos.

<sup>(2)</sup> Sampiro, num. 24. pag. 458. Monge de Silos , num. 62. pag. 205. Rodrigo Xmenez , Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 8. pag. 8r. Lucas de Tuy, Cronicon mandi, liv. 4. pag-84. Otros.

DE LA ESPAÑA ARABE. tente (como entonces acostumbraban) delante de muchos Obispos y Abades, que despues en la muerte, cuya época no sabemos, le ayudaron con sus exhortaciones à entregar el alma al Criador con santa resignacion y exemplo. Nuestras historias modernas dicen que tuvo dos mugeras: Urraca la primera, que suponen falleció en el año de novecientos treinta y uno; y la segunda Teresa Florentina, hermana del Rey de Navarra. Yo tengo por cierto que no estuvo casado sino con Urraca, que segun se colige de Sampiro, era hermana de Don García, Rey de Navarra, porque esta es la que suena en los Diplomas menos sospechosos, y de esta misma nos consta por su Epitafio, que le sobrevivió unos seis años en trage de Confessa, que es lo mismo que Monja, pues asi juzgo debe entenderse la abreviatura Gonfa, que con ménos reflexa en la Coleccion de Lápidas interpreté Confámula, 6 Consierva. Esta Señora, segun su Lapida sepulcral de San Vicente de Oviedo, murió en Lunes dia veinte y tres de Junio del año de novecientos cincuenta y seis, que son fechas muy coherentes, pues tal dia en tal año, que era bisiesto, cayó puntualmente en Lunes, como alli se dice. Lo de Teresa Florentina, de la Casa de Pampiona, debe ser invencion del siglo trece, no hallandose Escritor que la nombre antes de la edad de Rodrigo Ximenez; porque aunque se halle nombrada en algunas copias de la Crónica de Sampiro, se echa de ver facilmente, que la clausula es añadidura moderna, asi por no haberla leido en su tiempo el Monge de Silos, como tambien porque está puesta tan fuera de lugar y sazon, que no solo inter-TOM. XII. rumrumpe el sentido, pero lo destruye enteramente. Los hijos de Don Ramiro fueson tres, Ordoño, y Sancho, que le sucedieron en el Trono, y Elvira Religiosa del Monasterio de San Salvador de Leon, en que el Augusto Padre se quiso enterrar por ser fundacion suya, como lo fueron tambien otros Monasterios, de que hablaré en el libro siguiente (1).

Los Hungaros salen de
Italia para invadir á España: no llegan
á efectuarlo.

CLXXX. A los tiempos y reynado de Don Ramiro Segundo pertenece un hecho, que no hallo insinuado en nuestras Historias, aunque indubitable ; segun parece , viniendonos de Luitprando el genuino, y el verdadero Diacono de Pavía, que pudo ser testigo de lo que cuenta Hugo Arelatense Rey de Italia, viendose oprimido y aburtido con las invasiones de los Hungaros, los spropuso, que mejor tierra, y mas caudales hallarian en España. principalmente en Andalucia, y para que se resolviesen al viage, les regaló diez celemines de moneda, y les dió una Guia que los acompañase. Como viajasen tres dias por sendas asperas y pedregosas, y sin agua que beber; se arrepintieron luego de la empresa, y dando heridas mortales al Conductor que les habia dado el Rey de Italia volvieron por buena suerte à deshacer el camino. Asiguedaron libres los Españoles de un apeyo enemigo. que sin duda les habria dado, mucho que sufrir, como sucedió con los Italianos (2): REY

· 10777

. F ACC

<sup>(1)</sup> Sampiro num. 23, 24, y 25, pag. 46, y 468, Mongé de Shos, mum. 68, pag. 305, Rodrigo Ximence, lib. 5, cap. 8, pag. 85, Matriana, History Ren. de España, Tom. 1, Lib. 2, cap. 5, pag. 367, Ferreras, Histoiro, Tom. 3, Siglo 10, 14

los años 9°1. y 934, pag. 46, y 50. Verse la l'ableitet fle Lapitar del tiempo de los Gedos, cap. 1. ars. 32. mm. 2.

<sup>(</sup>t) Luceprando , Konna ipians tempore gestarum Libri sex, Lib. 5. cap, 8.1 pag. 618.

## REY XX.

## ORDOÑO IIL

CLXXXI. Aunque despues de la Vigilia Años 950. de la Epifanía vivió todavia algun tiempo Don Ramiro Segundo, sin embargo desde aquel sedefiende de mismo dia comenzó á ser reconocido por Rey su hermano, á su hijo mayor Don Ordoño, el tercero de quien ayudaeste nombre, Principe sabio, discreto y va-ron Navarra y liente, digno heredero asi de los dominios como de las virtudes de su itustre padre. La ambicion de su hermano Don Sancho le enturbió los principios de su reynado, que en el seno de la paz hubieran sido los mas félices para todo el pueblo, atendidas lás bellas calidades, de que le habita dotado la mano bienhechora del Criador. Poco cuidado le hubieran dado las amenazas y esfuerzos del hermano menor, si este no hubiera tenido habilidad para arrastrar à su partido no solo al Tio ma terno, el Rey Don García de Navarra, pero aun el Conde Fernan Gonzalez de Castilla, que sin sacriloga infidelidad no podía tomar las armas contra el Rey de Leon, y mucho mas debia avergonzarse de intentarlo despues de los juramentos hechos en las carceles de la Corte, y siendo Suegro del mismo Rey, por singular elemencia y generosidad del Soberano difunto. Don Sancho, y el Conde con dos exércitos diferentes, y por caminos diversos, segun parece, se entraron por tierras de Don Ordoño con intento de juntarse en la Capital, y der-

derribarlo del Trono; pero hallaron los pasos tan cerrados, las plazas tan fortificadas, las tropas tan bien distribuidas y apercibidas, y los pechos de los Vasallos tan animosos y dispuestos à la defensa del Principe, que previendo sobrada dificultad en la execucion de sus designios, retrocedieron vergonzesamente, y se retiraron à sus casas (1).

Sujeta 1 los Fernan Gon zalez sé le humilla.

CLXXXII. Los Gallegos, que tendrian Gallegos, y como los Castellanos, algun Gobernador ambicioso, cuyo nombre no sabemos (pues todo lo que dicen nuestres historias modernas de Gutier Menendez, y de sus tres hijos Don Fruela, San Rosendo, y San Osorio, honrandolos á todos con el título de Condes de Galicia, está fundado sobre Diplomas muy poco seguros), se aprovecharon de las turbulencias del Reyno para anmentar con su levantamiento la desazon y amargura del Soberano. Acudió Don Ordoño con poderoso exército, y tanto se hizo respetar y temer, aunque no nos ha llegado, la menor noticia de sus batallas y yictorias que quedó toda la Provincia sosegada y sujeta, sin atreverse en adelante à levantar cabeza contra el legitimo Príncipe. Con la fama de las hazañas del Rey de Leon se acobardaron todos sus enemigos, y en particular el Conde Fernan Gonzalez, que à pesar de su natural, altivez hubo de sujetarse à servirle en la guerra que emprendió contra Moros: luego despues de haber sujetado à los Gallegos (2). Des-

en las paginas citadas. Rodrigo XImenez, y hos demas en mes lugares respectivos.

<sup>(1)</sup> Saffyrio, Chinicong municas. dipa il. fel. 90. Olivie muchos. pag. 468, y 469. Mbpge, de Silos, num. 63. pag. 305. y 306. Rodrigo Rimenck, lib. 5. 689, 3. pag. 85. Lucas de Tuy, lib. 4. pag. 84. Alonso el Sábio , La Crenica , Parte 3.

DE LA ESPAÑA ARABE.

CLXXXIII. Desde Galicia, pues, ya que se hallaba Don Ordoño con buen exército por sas y victorias aquellas partes, corrió por tierras de infieles Moros. hasta las bocas del Tajo, saqueando villas y aldeas, y aun la misma Ciudad de Lisboa, de donde secó muchos caudales y cautivos, que sirvieron para hacer mas glorioso su regreso à la Corte. Los Moros ofendidos (segun dice Rodrigo Ximenez) para vengerse del agravio marcharon con buen exército hasta dentro de Castilla, saqueando los Pueblos, y talando las haciendas desde San Estevan de Gormaz hasta las puertas de Burgos. Salieron entonces à campaña Leoneses y Castellanos con Fernan Gonzalez; pusieron desde luego en huida á los Mahometanos; los alcanzaron junto al rio Duero; les dieron una betalla muy sangrienta; se apoderaron del campo cubierto de cadáveres; prendieron à muchos sin dexarles tiempo para huisse; y recogieron muy ricos despojos (1).

CLXXXIV. Informado el Rey Don Or- Su muerte: doño de la felicidad de esta jornadaj; desde sus mugeres é luego hubiera emprendido otra, marchando en hijos. persona contra los infieles; si la muerte no le hubiese atajado los pasos, y cortado en Zamora la preciosa vida en lo mejor de sus dias, quando tenia el pueblo mas fundadas esperanzas de que su amado. Padre y Señor humillaria el orgullo de los Mahometanos, y quebrantaria sus fuerzas. No reynó el buen Príncine sino cinco años, siete meses y dias, desde cinco de Enero de novecientos y cincuenta, hasta mitad de Agosto, de cincuenza y cinco, y se enterró en Lleon en el Mo-

Sus empre-

(1) Venuse los Autores citados poco antes.

HISTORIA CIVIL 230 nasterio de San Salvador, junto al sepulcio de su padre. Todos nuestros historiadores, comenzando por Don Rodrigo Ximenez, dicen que quando se le rebeló el Conde Fernan Gonzilez, en pena ó venganza de este delito, repudió à su muger Doña Urraca, hija del Conde, y se caso con otra llamada Geloira, ó Elvira. Contra esta relacion tan donstante, tres dificultades pueden objetarse : la de no haberlo dicho Sampiro, segun la copia mas antigua, de que se valió el Monge Silense: el epitafio de Covarrábias, que no llama a Doña Urraca muger de Ordoño el intruso, como se supone, que lo fue despues de haber sido repudiada, sino solo muger de Ordoño Tercero: y algunos Diplomas ó instrumentos, en que despues de la época del repudio se halla firmada Doña Urraca como muger del Rey. Pero lo cierto es, que el caso es imagable. porque aunque Sampiro no lo hubiese dicho en el lugar que se cita; lo insinuó mas abaxo con la mayor claridad , hablando dol casamiento de Ordoño el intruso con dicha Señora la desechada (etce) o repudiada de Ordoño Tercero; y asimismo lo copió el Monge de Silos. Del Epitafio de Covarrúbias no hay que han cer el menor caso, porque aunque no navien ra contra si ninguna otra cosa e sino el estar. escrito en lengua custellana, tan formada, como la que hablamos altora; basteria este motivo para tenerlo por obra muy moderna, y de ninguna autoridad. Los Diplomas pudieran desenderse con decir que en Principe, arrepentido de su ligereza, y reconociendo los derechos del primer matrimonio, se separó de la segunda muger, y volvió à juntarse con 12

la primera : pero juzgo expediente mas seguro el darlos por apócrifos, ó à lo menos por interpolados, como repugnantes á un hecho historico, de que no debemos dudar; porque realmente son tantos los Instrumentos y Privilegios inventados por segundos fines, que donde se halle algun fundamento, aunque no gravísimo, de prudente duda ó sospecha, será muy acertada crítica el rechazarlos (1).

CLXXXVr En el primer año del reynado de Don Ordoño, por muerte de Suniario Con. Conde XI. de de de Urgel, que se habja apoderado de la Regencia de Cataluña, quedó el Condado de Barcelona en poder de Seniofredo, à quien unicamente se debia como a hijo heredero de Miron; jy el de Urgel paso à manos de Bore-llo hijo primogenito del difunto. Vivió Seniofredo en el mando diez y siete años hasta el de novecientos sesenta y siete: murió sin dexar hijos, y se enterro en Ripoll. De los Instrumentos de este Conde a publicados por Balucio, se colige que, se estendian sus dominios dentro de Francia por los Condados de Vallespir, Conflent y Rosellon, y los demas de la Gothia, ó Francia Narbonense, los quales estuvieron constantemente unidos con el Principado, de Cataluña, aunque muchas, veces en poder, de Señores, subalternos, Gonsta tambien por, los mismos, que en el año de novecientos cincuenta y siete se reedificó el Monaste-

Seniofredo Barcelona.

83. 4 64. pag. 306. Rodrigo Ximenez, Rerum, &c. Lib. 5. cap. 9. pag. 25. y. 8c. Incas de Tuy, Cremicon mundi, lib. 4. pag. 84. Alonso el Sabio, la Cronica, parte 3, cap. 18. fol. 50. Mariana , tom, r.

11). B. cape de page 371. Sanvedra ; Corona Gotica, p. 2, tit. Ordoño Tercere, pag. 77. Morales, Ferreras, y otros muchos. Vease la Ilustrac. c. num. 29. y la Colec, de Lape del ciempo de les Godes, cap. 1. art. 33num. I.

HISTORIA CIVIL 232 rio de Bañols; que habian destruido los Moros enteramente muchos años antes, y que los mismos infieles en el de novecientos sesenta y quatro arruinaron del todo la Ciudad de Isona (1).

### REY XXI.

#### SANCHO I.

Años 955. 967. Sancho I. Córdobe.

on Sancho Primero, hermano y succesor de Ordoño, aunque empunó el cetro con general aprobacion, y poseyó Trono se re- los Estados por un año entero con la mayor tira i Navarra, tranquilidad y sosiego; luego al año siguien-y despues i te dispuso el Dios de las venganzas que sufriese los mismos trabajos que él habia hecho padecer à su hermano, y por los mismos caminos, y con resultas todavia mas pesadas. Fernan Gonzalez : el mismo Conde de Castilla, que lo habia ayudado seis años antes en sus injustas pretensiones contra el Rey Don Ordoño; se hizo amigo de Ordoño el intruso hijo de Alonso Quarto, le ció por muger á su propia hija Dona Urraca la viuda y desechada, y formó el proyecto, ó lo fomentó á lo menos, de coronarlo Rey de Leon, para que dicha su hija volviese à subir à los honores de Reyna, de que la habian despojado. Habiendo conocido el Conde y los demas ému-

レイツ

<sup>(1)</sup> Andnimo de Ripoli , Genta Comitum Barcinonensium, cap. 6. pag. 541. Balucio , Marea Hispanica , Liber quarens , pag. 398. Collec-

the veterum menumenterum, Buritura 90. 91. 93, 96, 104. 115.7 OTTAS pag. 868. 871. 872. 876. 885. y sig. y 901. Vesse fa Hustr. 78. num. 17.

DE LA ESPARA ARABE. los por la experiencia en el reynado pasado a que conquistar el Reyno con las armas era obrasobrado larga y dificultosa; tomaron el expediente de cohechar las tropas del Rey de Leon, é inducirlas con engaños y promesas à levantarse, como lo hicieron, contra su legítimo Príncipe; de suerte que Don Sancho, viendo los peligros que le rodeaban, se movió por sí mismo à escapar secretamente de la Corte, y asegurar su vida en Pamplona en casa del tio materno el Rey de Navarra, de quien tenia satisfaccion por la ayuda que le habia dado seis años antes, quando aspiraba á la Corona. Pero ni aun el tio le fue tan favorable como él hubiera deseado; pues en vez de darle amparo y defensa para recobrar el Reyno, le aconsejó que recibiese con paciencia lo que Dios le enviaba, y aprovechase este tiempo de ociosidad en ir á consultar á los Médicos de Córdoba para curar de su sobrada gordura, de donde le vino el renombre de Gordo, con que le llaman las historias. Efectivamente Don Sancho, despues de haber prevenido con embaxada al Rey Abdelrahman, pasó à la Corte de este Príncipe, donde con bebidas de verbas que le dieron los Medicos Arabes, fue perdiendo la pesadez de su cuerpo, y adquiriendo agilidad y ligereza (1).

CLXXXVII. Entre tanto el Conde de Cas- Recobra el tilla logró con sus manejos y trazas, que los Reyno con la ayuda de los Grandes de la Corte nombrasen por Rey à Moros. su yerno, sin cuidar mas de Don Sancho. TOM. XII.

<sup>(</sup>s) Sampiro, Crenicen, num. 26, pag. 469. Monge de Silos, num. 4. pag. 306. Rodrigo X menez, lib. 5. day. 10, pag, 86, Lucas de Tue, libe

<sup>4.</sup> pag. 85. Alonso el Sabio, la Crenica, parte 3. cap. 19. fol. 56. Otros.

çomo de Príncipe que los habia desamparado sin justo motivo, y por sola liviandad, ó pusilanimidad, como dirian sus contrarios. No se sabe por las historias quantos años triunfó la iniquidad, aunque despues diré sobre esto mi parecer; pero lo cierto és, que Don Sancho no se descuidó; supo ganarse la aficion de los Moros, y en particular la del Miramamolin; hizo con él un tratado de confederacion, aunque no sabemos en qué terminos; y con grande exército de Arabes se puso en viage para sus estados. Si fue deshonor y mengua para los Christianos, que los hubiese de sujetar su propio Rey con las armas de los infieles, no debe culparse de esto à Don Sancho, sino al Conde de Castilla, y à Don Garcia Rey de Navarra, que lo obligaron entrambos à este paso, el primero con dar la Corona à su yerno, y el segundo con negarle toda ayuda y favor, como se vió por los efectos. Parece que Don Ordoño el intruso ó era muy pusilanime y cobarde, ó bien poco amado de las gentes por sus odiosas calidades, que le merecieron el renombre de Malo; pues sin esperar que llegase el exército Mahometano se escapó de noche de Leon, y se metió en Asturias. Don Sancho entre tanto con sus tropas Cordobesas fue de Ciudad en Ciudad sujetando con el poder de las armas à los Pueblos donde halló resistencia, y recibiendo con amor y blandura á los que se le entregaban gustosos, como á su propio Principe. Fue ganando succesivamente tanto terreno, que no viendose seguro Ordoño ni aun en Asturias, donde confiaba poderse mantener contra su rival, se fue con su familia à la Ciudad de Burgos, esperando hallar am-

DE LA ESPAÑA ARABE. amparo en casa de su suegro y favorecedor. Pero como vuelven las espaldas al malvado sus mismos amigos, así por no verse envueltos en su desgracia, como tambien porque empiezan á abominar de la maldad agena, luego que esta acaba de aprovecharles; los ciudadanos de Burgos, en vez de darle acogeda. le quitaron la muger para casarla con otro, segun el abuso de aquellos tiempos; le arrancaron aun los dos hijos que le habian nacido en tiempo de su injusto reynado, y lo desterraron como infame a tierra de Moros, donde acabó sus dias infelizmente (1).

CLXXXVIII. Los de Burgos obraron de Sujeta & Gaesta suerte, 6 porque no estaria alli Fernan de veneno. Gonzalez, si es verdad lo que dicen los Anales Compostelanos, que el Rey de Navarra estaba en guerra con él, y en el año de novecientos y sesenta lo prendió en Cirueña con los hijos, y los envió á todos á Pamplona; 6 porque el mismo Conde, viendo mudados los tiempos supo disimular su ambicion, y lisongear al Soberano, para no tenerle por enemigo, mientras le era forzoso estarle sujeto. Con menos cautela el Conde de Galicia Gonzalo Sanchez descubrió con el tiempo sus siniestras intenciones, que eran de reynar con entera independencia en la Provincia de su Gobierno, en que estaban comprehendidos entonces todos los dominios christianos de Portugal. El Rey fue allá con sus tropas, y corriendo con ellas desde el Oceano cantabrico hasta el Duero, se apoderó de todos los pueblos sin hallar Gg 2

306. 307. Rodrigo Ximenez , y los (1) Sampiro citado, pag. 469. 470. Monge de Silos num. 64. pag. demas en sus lugares respectivos.

segun parece, mucha resistencia, porque el Conde entre tanto estaba à la otra parte del rio levantando gente. Se arrimó por fin con su exército Gonzalo Sanchez; pero viendo, que sus fuerzas inferiores no le permitian dar una batalla de poder à poder, amancilló su noblezacon una traicion, que es la espada infame de la gente vil y soez, y el escudo vergonzoso de los cobardes. Despachó. Embaxadores á Don Sancho con el pretexto de tratar de composicion, principalmente por lo que tocaba á tributos, y con esto tivo medio para hacerle comer amigablemente una manzana, ú otra fruta, y tragar con ella los dolores mortales, que le obligaron en breve à tomar la derrota de Leon, y acabaron con su vida al tercer dia del viage. Su cuerpo fue trasladado á la Corte, y enterrado en la Iglesia de San Salvador, donde era Monja actualmente su hermama Doña Elvira (1).

Su reynado. do de Ordoho el intruso.

CLXXXIX. Reyno Don Sancho Primero Su muger: é doce afios y un mes, desde mitad de Agosto hijo. Reyna- de novecientos cincuenta y cinco hasta mitad de Septiembre de novecientos sesenta y siete. A los seis años de su reynado con poca diferencia se casó con Doña Teresa hija de los Condes de Monzon, en quien tuvo à Don Ramiro, que era niño de cinco años, quando murió el Rey, y por consiguiente hubo de nacer en el de novecientos sesenta y dos. De esta época, que es bastante cierta, pueden sacarse por conjetura algunas otras, de que no tenemos tan-

<sup>&</sup>quot;(s) Sampiro. num. 27. pag. 470. Monge de Silos, num. 65. pag. 307. Rodrige Ximenez, Return in Hisp. gaverne, lib. 5, cap. 10, pag. 26,

Lucas de Tuy , y otros. El Autor de los Anales compostolanos, é tum be negre, al ano 960. pag. 319.

DE LA ESPAÑA ARABE. tanta noticia: pues dando al Rey Don Sancho un año á lo menos de matrimonio antes del nacimiento de su hijo, puede fixarse el casamiento en el de novecientos sesenta y uno; y suponiendo que necesitase un año, antes de casarse, para sosegar el Reyno, y echar de Asturias al rival; puede juzgarse que salió de Córdoba para Leon en el de novecientos y sesenta; y que por consiguiente lo mas que pudo durar su ausencia sueron quatro años, empezando à contarlos desde fines de novecientos cincuenta y seis, en que fue su huida de la Corte segun la relacion de Sampiro. En este sistema. Don Ordoño el intruso reynó en Leon unos tres años y medio, desde los últimos meses de novecientos cincuenta y seis hasta entrado el de novecientos y sesenta; y otro año reynó en Asturias hasta la Primavera del de sesenta y uno, que es la época puntualmente, en que acaba de sonar en los Diplomas el nombre de dicho Príncipe (1).

En el mismo año de novecientos sesenta y uno, en que Don Sancho comenzó à II. Rey IX. reynar pacificamente y sin rival; en la Ciudad de Córdoba. de Córdoba, por muerte de Abdelrahman el Tercero, que habia amparado á nuestro Rev. y dadole ayuda para recobrar sus dominios. subió al Trono su hijo mayor Al-Hakemo Segundo, apellidado Almostansero Billa, y tambien Abuelassi, que tenia por lo menos quarenta y siete años de edad, y reynó catorce años, once meses, y quince dias, desde quince de Octubre de novecientos sesenta y uno,

A L-Hakem

otros. Vease la Ilustracion 6, num. 21. y la Coleccion de Lapidas del tiempe de les Gedes, cap. 1. art. 34,

<sup>(1)</sup> Rodeigo Nimenez, lib. c. cap. 10. pag. 86. Lucas de Tuy, lib. 4. pag. 85. Morales, Ferreras, y

hasta treinta de Septiembre de setenta y seis. No tuvieron los Arabes Príncipe igual à este en magnificencia, piedad y hazafias; pero sobre todo se esmeró en dar el mayor lustre y realce á la Literatura, como se verá en el libro siguiente que es lugar mas propio para estos asuntos. Entre los Señores de su Corte se distinguieron Othman padre de Giaphar Almostaphi, y Mohamad. Almoapheri, hijo de Abda-Ila. El primero lo sirvió en calidad de Capitan de la Guardia Pretoriana; pero con tanto amor y sidelidad, que el Rey para tenerlo mas de cerca le encargó la Secretaría de Estado, en cuyo empleo murió con sentimiento de toda la Corte. El segundo era Mayordomo de la Reyna Alsoba, Caballero muy conocido desde entonces por su nobleza, habilidad. y prudencia, pero mucho mas despues de la muerre del Rey, quando tomó el renombre de Almansor, y mereció la regencia de la Corona (1).

Entrega el Pelayo Martyr í los Chrispaz.

CXCI. Conociendo el Rey Al-Hakem. que Cuerpo de S. son los dias pacíficos y tranquilos, en los que se fortifica el Reyno, y se aumenta con las artianos de tes y comercio la felicidad pública; quiso Leon, y firma mantener la paz con los Christianos, como su un tratado de Padre lo habia hecho en los últimos años, y recibió con mucho gusto la ocasion que le presentaron los Reyes de Leon, para asegurarse de que no le enturbiarian con guerras la tranquilidad de sus pueblos. El Rey Don Sancho, en el último año de su Reynado, que sue el de novecientos sesenta y siete, por consejo de

> (1) Abu Abdalla , Venis aen pie-24, pag. 201. Alhomaido, y Ben Alabar, pag. 201. y 202. Abu Ba-

kero , Vestis Series , pag. 37. 7 44. Kimenez, Historia Arabum, cap. 30. Pag. a6. Vesse la Ilustr. 4. num. 9.

DE LA ESPAÑA ARABE. su hermana Doña Elvira, Monja Profesa, encargó à Velasco Obispo de Leon, que fueso con otros Embaxadores à la Ciudad de Córdoba, para ofrecer al Rey Moro, ya que tan amante era de la quietud pública, un tratado de amistad recíproca, con sola la condicion de que entregase à los Leoneses el cuerpo del santo niño Pelayo, martirizado por su Padre en el año de novecientos veinte y cinco. Murió entre tanto Don Sancho; pero como la Corte Mahometana habia ya concluido el tratado de paz con nuestros Embaxadores, la Monja Doña Elvira lo hizo firmar desde luego por su Sobrino Don Ramiro, succesor del difunto, y dispuso, que se recibiese en la Corte con la mayor solemnidad el cuerpo tan deseado del Santo Martyr. (1).

# REY XXII.

#### RAMIRO IIL

o teniendo Don Ramiro, Años 067 Tercero de este nombre, hijo y succesor de Don Sancho, sino cinco años de edad; se sujetó en los principios del reynado 2 la direc- reynar cion y consejo de su Tia Doña Elvira, Seño-la ra muy capaz del gobierno, por el mucho jui- de cio y acertada prudencia, de que la habia do- Monja. tado el Criador. El haber tomado este encar-

de los Anales Compostelanos, é tumbe negre , pag. 318, Otros muchos,

<sup>(1)</sup> Sampiro , num. 26. y 28. Pag. 470. y 471. Monge de Silos, Bum. 65. y 66. pag. 307. El Autor

HISTORIA CIVIL go Doña Elvira (aunque dedicada en Monasterio al servicio de Dios) sin mas título que el del parentesco; es prueba que ya habia muerto Dona Teresa, madre del nuevo Principe. ô bien que se habia retirado en algun Monasterio distante de la Corte, en cuyo caso podrà renerse por suvo el epitafio de Oviedo, que nombra à la Reyna Teresa sin especificar otra cosa. Es verdad que Rodrigo Ximenez, y Lucas de Tuy, con todos los demas que los siguen les dan tambien à la madre por consejera; pero el Obispo de Astorga, hablando de esto dos veces, no nombra sino á Elvira; ni debe corregirse el texto, como juzgó el Padre Florez, porque asimismo lo copió el Monge de silos. El tirulo de Reyna, que se da alli a la Monja, pudo haberlo puesto Sampiro para honrarla como à Regente, y puede tambien ser afiadidura moderna, que es lo mas creible, atendiendoia que salva en la copia antigua del Silense (1).

CXCIII. En el mismo año de la exalta-Conde XII. cion de Don Ramiro Borrello Conde de Urde Barcelona, gel, sucedió así en el Condado de Barcelona, Pierde y reco- como en los estados de la Gothia Francesa, a bral-Ciudad. su primo hermano Seniofredo, que no tenia hijos, ni otro pariente mas vecino. Fue Príncipe piadoso y magnanimo, de cuyas calidades dió pruebas en las muchas donaciones que hizo à Monasterios e Iglesias, y en las varias fabricas que mandói construir, ora para servicio de Dios, y ora para bien y provecho de

<sup>(1)</sup> Sampiro, y Monge de Silos, en los num. y pag, citadas. Rodrigo Ximenez , Rerum in Hisp. gest. - das del riempo de los Godos: cap. I. W. S. cap. II. pag. 86. Lucas de

Tuy, Crenicen mundi, pag. 85. Otros muchos. Vease la Coleccion de Lapiaft. 34.

DE LA ESPAÑA ARABE. de sus subditos. Gobernó el Condado cerca de veinte y siete años, desde el de novecientos sesenta y siete hasta el de noventa y tres. Se casó quando era Conde de Urgel, con una Señora llamada Ledgarde, y despues en segundas nupcias con Aimerude, que sobrevivió al marido. Tuvo tres hijos, todos, segun creo, del primer Matrimonio, Raymundo que le sucedió en el Principado, Armengol, ó Ermengaudo, à quien cedió los Estados de Urgel, y Bonafilia, Abadesa de SanPedro de Barcelona, Monasterio reedificado por el mismo Conde. En su tiempo se entraron los Moros por Cataluña con grande exército, sitiaron á Barcelona en el dia veinte y ocho de Junio, y aunque Borrello, que estaba entonces ausente, dió las providencias necesarias para la defensa de la plaza, sin embargo à cinco de Julio la tomaron, é hicieron en ella y sus contornos infinito daño, saqueando, quemando, y matando, y por fin llevandose à Córdoba muchos cautivos. Esto sucedió, segun las Crónicas Barcelonesas, en el año de novecientos ochenta y cinco; pero segun documentos mas antiguos, publicados por Balucio, en el de ochenta y seis, que era el decimonono del Principado de Borrello. Tardó muy poco el Conde en volver por el honor de sus armas, pues juntando un exército respetable, en que iba mucha nobleza catalana, no solo de Barcelona arrojó à los infieles, pero aun de todos sus estados, y volvió à dar à la Capital con su noble generosidad el esplendor primitivo (1). Ouan-TOM. XII.

(1) Monge de Ripoll, GestaCo- 541. Andninos, Chronison Barcinomirum Barcinonensium, cap. 7. pag. mensium prinoum, pag. 323, y ChroHescham II. Rey X. da Córdoba,

CXCIV. Quando sucedió esta guerra de Cataluña con otras de Castilla, Leon y Galicia, de que hablaré mas abaxo, ya no reynaba en Córdoba el sábio Príncipe Al-Hakemo, que tenia hecho tratado de paz con los Christianos, y lo mantuvo hasta el último dia de su vida, treinta de Septiembre del año de novecientos setenta y seis. Le sucedió su hijo Hescham, segundo de este nombre, apellidado Almovaiedo, que por ser niño de solos once años cumplidos, se hubo de sujetar por orden de su madre à tutela ó regencia, de la qual no salió jamas en todos los treinta y tres años de su reynado, por el despotismo y tiranía de los de la familia Al-Amerita, ó de Amer, que de Tutores y Regentes, se convirtieron en Soberanos, aunque sin intitularse Reyes. En las monedas y edictos ponian el nombre de Hescham; pero ni lo dexaban mandar, ni hablat con ningun súbdito, para que no tuviese ni d desahogo de poderse quejar de su infelicidad. Ya lo tenian escondido, y ya lo presentaban à los ojos del público; ora decian que habia muerto, y ora volvian à darle vida, segun en diferentes circunstancias les convenia para mantenerse con las riendas en la mano. Parece sin embargo, que á los principios estuvo un año y medio con entera libertad, como se vera en las Ilustraciones; y entonces, aunque nino, pudo salir a campaña contra Galebo, Príncipe feudatario de Medinaceli, y conseguir la victoria, de que le dió el parabien con elegante poema Ahmad, hijo de Abdelmalec, mas

nicon secundum pag. 328. Balucio , Collectio veterum monumentorum , Escrituras 103. 182. 113. 114. 115.

133. 134. 141. pag. 284. 289. 600. 901. 932. 933. y 945. Vease la Ilusgracion 12. num. 13.

DE LA ESPAÑA ARABE. conocido con el nombre de Diluzratin. En este mismo tiempo de su libertad, honró mucho a Giafar Almoshafi Ben-Kasilat, naturale de Sevilla, en atencion à los servicios que habiz hecho su padre Othman à los Reyes Abdelrhaman Tercero, y Al Hakem Segundo. Le dió la presidencia de la Casa de Moneda, y luego el Ministerio de Hacienda, con otros encargos de la mayor confianza: pero poco le duraron los honores, porque cayó desde luego en el. vicio de los hombres de fortuna, acaudalando sin honor, ni temor de Dios, y promoviendo á todos sus parientes, buenos y malos, à los empleos mas honoríficos. No podia presentarso al General Abu Amero ocasion mas propia para desahogar contra el su secreta envidia y rencor. Lo acusó de delitos de lesa Magestad, y logró que la Regencia (pues ya entonces el Rey no mandaba) en la Egira de trescientos setenta y dos, año de novecientos ochenta y dos u ochenta y tres, le mandaso dar garrote en la carcel, como escribe Ben Alpharedo, ó quemar públicamente en una hoguera, segun la relación de Ahmad Alrazéo, Analista de España, que es tenido por Escritor mas exacto (r).

OXCV. El primer Regente, à quien encargo la Reyna Alsoba la tutela del nuevo Prin. Regente cipe, fue su insigne Mayordomo, Caballero descendiente de Amer, y natural de Algecira, llamado antes de su fortuna Mohamad Almoaferi pi y mis conocido despues con el tímio de ine, sullin**Hhe** 

Almansor,

Vertir acu piera , y Albomaido en las pia Arabum , 120. 31. pag. 26. Ven-Notas de Casiri , pag. 202. Abn se la Ilustracion 4, num. 20. Bakero Alcodeo, Venis series, pag.

<sup>(1)</sup> Abu Abdalla Ben Alchatib, 47. y 49. Rodrigo Kimenez , Histo-

Historia Civil

Alhagib, que es como decir Virey, con el renombre de Almansor, que en castellano diriamos el Defensor. Era hombre sabio, político, sagaz y muy valiente guerrero; pero sujeto à las flaquezas de la ambicion, que es la sombra en que se obscurecen las mayores virtudes, y el escollo en que quiebran los varones mas fuertes. Para encubrir esta su pasion que le dominaba, dió a la Monarquía un aspecto aparente de República, formando una junta de Senadores, que dependiendo todos de él solo, pareciese que tenian parte en el gobierno como compañeros. Sosegó à los principios las inquietudes del Reyno, y procuró ganarse los corazones de toda clase de gentes, lisongeando á cada uno segun su pasion ó necesidad: á los baxos aliviandolos de las alcabalas y tributos: à los Grandes y Ricos tratandolos como à iguales, y dispensandolos todo el honor á que aspiraban: y a los letrados ó estudiosos entrando muchas veces en sus escuelas, asistiendo A sus academias y funciones; y oyendo de ellos mismos lo que hacian y proyectaban para ayudarlos ó premiarlos. Dos veces al año salia á campaña contra los Christianos, y casi siempre volvia vencedor, ya ganandoles batallas, y ya tomandoles Cindades 6 Fortalezas. Una vez en Castilla, viendo que los nuestros, fortificandose en un monte cubierto de nieve, le impedian la vuelta para Córdoba, con la mayor serenidad de animo fixó sus tiendas en la llanura, para perseverar alli todo el invierno; pero entre tanto con repetidas excursiones iba haciendo tanto daño por las vecindades, que los mismos Castellanos, para que se suese, hubieron de abrirle el paso, y aun pagarle (dice

DE LA ESPAÑA ARABE. œ Rodrigo Ximenez) la sementera que habia hecho para manutencion y forrage. Fue superior à muchos guerreros en la severidad y clemencia, dos calidades tan necesarias à todo General, y tan dificiles de hermanarse. Acababa con hierro y fuego las Ciudades que se le resistian; pero jamas permitió que se hiciese el menor agravio à quien se le rendia voluntariamente. De toda presa y botin hacia siempre dos partes, cediendo la una á los soldados, y empleando la otra en beneficio del público, sin tomar para sí mas que la gloria, por parecerle premio abundantísimo de sus trabajos y sudores. Su última jornada fue contra los Chrissianos que tenian sitiada à Toledo. Enfermó Almansor en este tiempo, y llevado en coche à Medinaceli, acabó su vida à siete de Agosto del año de mil y dos, á los veinte y cinco años, diez meses y siete dias de Regencia. Se le hizo solemne entierro militar, y sobre la sepultura le pusieron en lengua árabe este epitafio: ¿ Quieres conocer à Almansor? Mira sus hechos, que ellos te diran quien fue. España no ha tenido jamas otro defensor semejante & este (1).

CXCVI. Seis años antes de la exâltacion Sancho II. el de Almansor, en el de novecientos y seten- Mayor, Rey ta, por muerte de García Segundo el Temblo- IV. de Naso, subió al Trono de Navarra su hijo Sancho Segundo, que reynó segun mis cuentas sesen-. ta y quatro años y ocho meses, desde el Junio de novecientos setenta, hasta Febrero de mil treinta y cinco. Un reynado tan largo le

<sup>- (1)</sup> Abu Bakero Alcodeo, Ves-2024y 203. Rodrigo Ximenez . Hisgis series, pag. 49. 50. Abu Abda- teria Arahum, cap. 31. pag. 26. Ila, Alhomaidi y Ben Alabaro, pag. Vease la Ilustracion 4. nnm. 10. ? lla, Alhomaidi y Ben Alabaro, pag.

246 HISTORIA CIVIL

dió tiempo para dilatar sus Estados por Francia, Leon, Vizcaya, Castilla y Aragon, parte con el valor de su brazo, y parte con casamientos y parentescos; de suerte que por la grandeza de sus hazañas y dominios, mereció el renombre de Mayor, y aun (como dicen algunos) el título de Emperador, que à ningun Rey hasta entonces se habia dado. A los principios de su reynado se casó á mi juicio con Urraca, la que nuestras historias modernas tienen por Abuela suya, y por muger de otro Rey Sancho, que jamas ha existido. Mi principal apoyo son los dos Monges de Albelda Vigila y Sarracino, que escribiendo en el año de novecientos setenta y seis, en vida del Rev Don Sancho de Navarra (el mismo que Rodrigo Ximenez dice ser el Mayor), aseguran que Urraca era el nombre de su'muger: y esta pudo ser la madre legítima de Ramiro, Rey de Aragon, à quien el Monge de Silos y los demas historiadores llaman hijo espurio del Mayor, habido (dicen algunos) en una Sehora muy noble, que puntualmente se llamaba Urraca. En segundas nupcias se casó el Rey Don Sancho con la hija del Conde Don Sancho de Gastilla, por unos llamada Muña, y por otros Elvira, y comunmente apellidada la mayor por ser este el renombre de su marido; de cuyo matrimonio, nacieron dos hijos. que entrambos fueron Reyes, García de Navarra, y Fernando de Castilla y Leon, à quienes algunos Diplomas no muy seguros, añaden otro hijo Gonzalo, Rey de Sobrarbe y Ribagorza, y una hembra llamada Ximena. Entre las muchas fundaciones del insigne Príncipe Don Sancho, se le atribuye la de la Ciudad

DE LA ESPAÑA ARABE. dad de Palencia, que habia sido destruida por los Moros; y cuentan que el motivo de ella fue un suceso milagroso, pues persiguiendo el Rey á un javalí, y estando para herirlo con el venablo dentro de una cueva, en que habia un altar dedicado á San Antolin, se le quedó yerto el brazo sin poderlo mover, hasta que pidiendo perdon al Santo, y haciendole oracion, recobró su movimiento natural: en memoria dé cuya gracia levantó alli una Iglesia, y luego reedificó toda la Ciudad, poniendo en ella Obispo con muchas rentas y privilegios. Asi cuenta el hecho Don Rodrigo Ximenez, que es el primero que habló de esta fundacion. De las demas obras pias de Don Sancho el Mayor. como tambien de las guerras que hizo à Príncipes Moros y Christianos, hablaré en sus respectivos lugares. Aqui no debo dexar de insinuar una novela que corre en nuestras historias, inventada, segun parece, para justificar la entrega que hizo Don Sancho del Reyno de Aragon à su hijo tenido por ilegítimo. El Rey (dicen) marchando à la guerra, dexó un caballo muy generoso y leal con orden de que no se diese à nadie, de suerte que la Reyna, por consejo de Don Pedro Sesse, Caballerizo mayor, lo negó aun á su propio hijo Don García. Ofendido el Infante vivamente por la negativa. con horrorosa maldad determinó calumniar à su madre de adulterio, y para hacer su testimonio mas creible, se ganó la voluntad de su hermano Don Fernando, que se obligá con juramento à no contradecirle quando su padre le preguntase para certificarse. Efectivamente el Rey Don Sancho voló à la Corte, y aunque tenia el debido concepto de la honestidad de

su Esposa, quedó tan penetrado de dolor conlas respuestas dudosas de su buen hijo, que se resolvió à ponerla en prisiones como à delinquente en el castillo de Naxera. Los Grandes y demas Señores del Reyno, en cuyo Consejo se trató la causa, decretaron, que si no habia persona que hiciese campo en defensa de la honestidad de la Reyna, se sujetase segun las leyes à la pena del fuego. Nadie salió à retar y defenderla, sino solo Don Ramiro, el Infante que llaman espurio; y el desafio se hubiera executado con muerte inevitable de uno de los dos hijos del Rey, si un Santo Monge no hubiese acudido á poner paz, y persuadido á Don García que se retratase de su infame y escandalosa proposicion, y pidiese perdon al Rey de su grave delito. Atónito quedó Don Sincho viendose Padre de tan malos hijos: les hubiera dado la muerte en aquel momento, segun era su enojo y furor; pero supo sin embargo reportarse, dexando el perdon ó castigo en manos de la misma Reyna, à quien tanto habian ultrajado. La piadosa Señora, ablandada con las lágrimas de los mismos hijos, les dió el perdon que solicitaban, con solas dos condiciones: que Don García, como primer autor de la tragedia, quedase privado del Señorio materno de Castilla: y que à Don Ramiro se le diese el Reyno de Aragon en premio de su lealtad y valor. No tiene menos apariencia de falsedad lo que dice la Crónica general acerca de la muerte violenta del Rey Don Sancho, dadale, segun dicen, camino de Oviedo, 2 donde iba por devocion, pues no lo ha insinuado ningun otro Escritor mas antiguo, ni es natural que caminase por estados agenos tan de-

DE LA ESPAÑA ARÂBE. desarmado y solo que pudiesen embestirle y matarle, como se supone, sin hallar la menor resistencia. Su cuerpo, segun el Monge de Silos, fue enterrado en Oña, y segun otros, en Oviedo; pero en qualquiera lugar que lo deposita. sen, lo cierto es, que su hijo Don Fernando lo hizo trasladar á San Isidro de Leon, como consta por su inscripcion sepulcral, en que se le da el título de Rey de Tolosa, y de los montes Pirineos. Otro epitafio de este Principe, que se lee en lengua castellana en San Salvador de Oña, es composicion moderna, que no merece aprecio. Tambien son apócrifos los dos de su Real esposa, que sobrevivió al marido mas de treinta años, el uno escrito en castellano en el mismo Monasterio de Oña, y el otro en latin en el de San Juan de la Peña (1).

CXCVII. En el mismo año de novecientos y setenta, en que empuñó el Cetro (como dixe) el Rey Don Sancho el mayor, murió el de Castilla. famoso Conde de Castilla Fernan Gonzalez, que tantas inquietudes habia ocasionado al Reyno de Leon con su natural voluble y revoltoso. Segun la corriente de nuestras historias, nació en Burgos de linage de Francos y Godos, estuvo casado con Sancha, hija del Rey Navarro Don García el Tembloso, sue TOM. XII.

Muerte de Fernan Gonzalez, Conde

(1) Vigila, Cronicon Albeldense , num 87. pag. 466. Vigila y Sarracino, Carmina, en Risco, Espa-Ra Sagrada, tom. 33. Apendiz 13. pag. 471. Monge de Silos, Cronicon, num. 74. 75. y 76. pag. 312. 313. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 24, pag. 92. cap. 26. pag. 94. lib. 6. cap. 6. pag. 97. Moret, Anales del Reyno de Navarrs , lib. 12. cap. 1. pag. 511. 516. cap. 4. pag. 607, 608. y 623. In-

vestigaciones históricas , lib. 3. cap. r. pag. 530. cap. 2. pag. 567. cap. 3. pag. 603. Zurita , Anales de la Coronade Aragon , lib. 1. cap. 13. pag. 17. y 18. Yepes, Crénica general de San Benire. tom. 3. Escrit. 1. pag 12. tom. 6. Escrit. 16. pag. 560. Florez Espana Sagrada, tom. 16. Scriptura, Escritura 19. pag. 465. Morales, Saavedra, Mariana, Ferreras y otros. Vease la Coloccion de lápidas del riempo de les Godes, cap. L. art. 38.

padre del Conde García Fernandez, y se enterró en el Monasterio de San Pedro de Arlanza, de que él habia sido fundador. Se cree por tradicion haber estado su casa donde se le erigió el arco triunfal, que todavia se conserva con la siguiente Inscripcion en latin: A Fernan Gonzalez; al Libertador de Castilla; al General mas excelente de su edad; al padre de grandes Reyes; à su ciudadano: en. el solar de su misma casa erigen los de Burgos á expensas públicas esta memoria eterna de su nombre, y de la gloria de su Ciudad. No es increible que estuviese la casa del Conde donde hoy està el arco con las nueve piramides: pero sin embargo debe tenerse por cierto que la Inscripcion es moderna, pues se echa de ver charamente, asi por su latinidad sobrado culta, de que no era capaz el siglo diez, como tambien por el título que se le da al Conde, de Libertador de Castilla, fundado en relaciones modernas; y mucho mas por los grandes Reyes que se nombran, descendientes de su sangre, de quienes es cierto que no pudo hablarse antes de haber tales Reyes (a). Tampoco son de fecha antigua sus dos epitafios latinos de San Pedro de Arlanza, pues en ellos se dice, que

(a) La Inscripcion original dice ass:

FERNANDO GONSALVI
CASTELLAE ASSERTORI

SVAE ABTATIS PRAESTANTISSIMO DVCI
MAGNORVM REGVM GENITORI
SVO CIVI

INTVS DOMVS AREA
SVMPTV PVBLICO
AD ILLIVS NOMINIS
ET VRBIS GLORIAE
MEMORIAM SEMPITERNAM,

DE LA ESPANA ARABE. Fernan Gonzalez libertó á Castilla; que domé el Africa y la España; que de su linage desciende el Reyno de Hesperia; que su muger Do. Sa Sancha lo sacó dos veces de la carcel; y que sin embargo de esto jamas fue vencido: expresiones todas ellas contrarias à la antigüedad que se pretende, porque unas claramente son falsas, y otras no pudieron decirse en aquel tiempo. Los Monges de San Pedro compondrian despues del siglo trece aquellos dos epitafios. y otro que hay en Castellano todavia mas moderno, pues antes de esta época no se habian inventado las hazañas que despues se han ido atribuyendo á Fernan Gonzalez, ni se habia descubierto todavia el extraño milagro de sus huesos, que quando amenaza alguna guerra ó batalla, la pronostican, como dice el vulgo, con diversidad de ruidos y estruendos, que resuenan dentro del sepulcro (1).

CXCVIII. Pero del linage de Fernan Gonzalez y de sus aventuras y glorias, aunque las y Abuelos. mas de ellas inventadas unos trescientos años despues de su muerte, y algunas aun mas tarde, es preciso dar aqui una relacion ligera y succinta, para que sepan los lectores lo que se dice, y puedan formar el juicio que la historia 6 romance mereciere. Ofendidos (dicen) los Nobles de Castilla por la muerte que habia dado á sus Condes el Rey Don Ordoño Segundo, determinaron separarse del Soberano, y

Sus Padres

(1) Bl Autor del Crenicen Burgense, pag. 308. El de los Anales Complutenses, pag. 311. El de los Anales Toledanos, pag. 382. El del Cronicon de Cardeña, pag. 371. El de los Anales Compostelanos, pag. 319. Rodeigo Kimenez, Rosum in Hispamia gestarum, lib. 5. cap. 12. pag. \$75 Yepes. Crónica de San Benita tom. 1. centuria 1. cap. 3. fol 382. Otros muchos. Vease la Coleccion de lapidas del tiempo de les Gedes, cap. 4. art, 6. aum. 2, y 5.

#### 252 HISTORIA CIVIL

vivir por sí solos y con libertad, para no estar expuestos à semejantes averias y sinrazones; como si no las hubiera del mismo modo en qualquiera especie de gobierno que pueda inventar el hombre, y aun mayores sin duda donde está el pueblo menos enfrenado y sujeto. En el año, pues, de novecientos veinte y quatro, quando ya era Rey Fruela Segundo, sucesor de Ordoño, nombraron á dos Caudillos, uno para so civil, y otro para lo militar, intitulandolos, no Reyes, ni Príncipes, ni Condes, sino solamente Jueces, para que el mismo título les renovara siempre la memoria de que eran simples executores y defensores de la Ley, sin tener otro mando ni señorio sobre pueblos ó estados. En la eleccion de dichos Jueces honraron la memoria de sus antiguos Condes; pues acordandose que el Conde Diego Porcelos habia casado á su hija Sulla Bella, con un Peregrino aleman, llamado Nuño Bellides, que iba en romería á Santiago ( Peregrino muy noble, como sobrino que era de Carlo Magno, con quien habia asistido à la batalla de Roncesvalles), y que de este matrimonio habia nacido Nuño Nuñez Rasura; nombraron á este para Juez civil, y para militar à su yerno Lain Calvo, varones entrambos muy amados del pueblo, porque Lain era intrépido y ardiente, y nacido para la guerra, y Rasura hombre sosegado y prudente, que con la habilidad que tenia de reducir casi todos los pleytos à composicion amigable, supo ganarse las voluntades de todos. Hijo y sucesor de Rasura fue Gonzalo Nuñez, que por disposicion de su padre se crió como en Seminario con todos los hijos de los Caballeros de Castilla.

DE LA ESPAÑA ARABE.

fia, con cuya compañia y familiaridad llegó a ser tan amado de todos los Nobles, que le encargaron entrambas judicaturas militar y civil, y aun para mas honrarle, contraviniendo á sus propias leyes, le dieron el título de Conde. Este Principe se casó con Ximena, noble Castellana, cuyo Padre Nuño Fernandez fue muerto con los demas Condes por Ordoño Segundo; y en ella tuvo al insigne Fernan Gonzalez, que le sucedió en el Condado, y acrecentó con innumerables proezas el esplendor de su familia (1).

CXCIX. Segun las historias de Castilla, vo- Sus aventuras laba por el mundo la fama de Fernan Gon- y hazañas, sezalez desde su mocedad, pues supo hacerse gun se cuenrespetar desde entonces de los tres Reyes que tan. habia en España, el de Córdoba, el de Leon y el de Navarra, ganando al primero muchas Ciudades y pueblos, echando al segundo de toda Castilla hasta la otra parte del Pisuerga, y castigando con la muerte las insolencias y demasias del tercero. Fue el caso (dicen), que habiendo ultrajado los Navarros à los Embaxadores de Castilla, sin quererles dar la satisfaccion que debian, se la tomó por sí mismo Fernan Gonzalez, declarando la guerra al Rey de Pamploana, que era Don Sancho Abarca, y entrandose desde luego por los estados de este Principe. Se embistieron los dos exércitos con igual corage y valor; y como en mucho tiempo ninguno de ellos venciese, ni fuese vencido, impacientes entrambos Generales se desafiaron co-

Sandoval . Historias de Idacio . &c. título, Conde Fernan Gonzalez, pag. 2 7. 288. Alonso el Síbio, Muraics . Mariana y otros muchos.

<sup>(1)</sup> Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispania gestarum, lib. 5. cap. I. y 2. pag. 12. 3 83. Lucas de Tuy, Chronicon mundi, lib. 4. pag. 82.

mo buenos caballeros para decidir el pleyto con sus propias vidas. El combate fue tan renido y fuerte, que los dos á un mismo tiempo cayeron heridos; pero con la diferencia que el Rey de Navarra quedó yerto con el frio de la muerte, y el valeroso Conde de Castilla se levantó de alli à poco, y aceptando segundo desafio con el Conde de Tolosa, vengador del Difunto, dexó muerto tambien à este con un bote de lanza, y echó del campo á los enemigos, permitiendoles por su natural generosidad, que se llevasen los cadaveres de los dos Príncipes. Habiendo muerto Don Sancho Abarca, segun las historias de Castilla, en el año de novecientos veinte y seis, y segun mis cuentas en el veinte y quatro, que es el mismo año en que ponen la exaltación de Rasura, Abuelo de Fernan Gonzalez, no sé como no han reparado los inventores de la novela, ni Mariana y los demas que la adoptaron, que este su famoso Heroe hubo de matar al Rey de Navarra antes de ser Conde, y tal vez aun antes de nacer. No padecen menos dificultad las demas expediciones que se cuentan del Conde de Castilla contra los Moros, no solo por respeto de la Cronología, sino tambien por la inverosimilitud y muchedumbre de victorias. que se oponen la mayor parte de ellas à las relaciones de los historiadores mas antiguos. Con solos cien caballos (dicen) y mil y quinientos infantes, derrotó un exército numerosisimo de infieles en el mismo lugar en que edificó una Iglesia à San Quirce, por haber sucedido la accion en el dia de este Santo, que se celebra à diez y seis de Julio. El famoso voto hecho a San Millan, de que ya tengo hablado.

sc

DE LA ESPAÑA ARABE. 255 se alega por testimonio de otra ruidosa victoria, que se debió al amparo visible de dos guerreros celestiales. Ganó (dicen) otra batalla al gran Moro Aceifa, que ni Moro ha sido, ni hombre: otra en Castro Xeriz, que significa entre los Arabes; Castro sangriento, por la mucha sangre que se derramó en ella: otra en el castillo de Carazo, que desde entonces se llamó Contreras, porque al salir de alli Fernan Gonzalez encontro à su madre por el camino: otra en una Ciudad incógnita, llamada Syla, donde halló cautivos à unos Monges, que fueron despues los fundadores del Monasterio de Silve: otras asi mismo en Valladolid, Cascaxares, Salamanca, Osma, Talavera jy en otros muchos lugares. Pero las mas famosas son las dos que tuvo con Alhagib Almansor, la una (dicen las historias de Castilla) à fines del reynado de Ordoño Tercero, y la otra a principios del de Sancho, que es decir unos veinte ó veinte y tres años antes que Almansor fuese Regente por la menor edad del Rey de Córdoba. El motivo de la guerra fue el castillo de Carranzo, que tomo el Conde à los Moros. pérdida para ellos tan sensible; que salió Almansor à vengacla con exército, de ochentamil combatientes. Fernan Gonzalez, aun con haber recogido toda la gente que pudo, hallandose sin embargo muy inferior al enemigo, llamó à los Capitanes à consejo de guerra en el -pueblo de Muñon, mas para animarlos á la em--presa, que para deliberar sobre alla Fueron vanos los pareceres de los Oficiales, convinien-.do los mas atrevidos en que luego se saliese á campaña, y se diese la batalla al enemigo para quebrantarle el orgullo desde los principios;

y aconsejando otros con mas cordura, que se pasase algun tiempo en escaramuzas, y acciones ligeras, hasta que los Christianos con algun socorro de otros. Principes adquiriesen mas poder, y los Mahometanos con la ociosidad y tardanza se enflaqueciesen. Apoyó este dictamen con mucha fuerza Gonzalo Diaz, Caballero muy principal, pero mas distinguido por su nobleza y política, que por valor y corage. Dixo en substancia, que la honra, si excede, es viciosa, porque pone al hombre en tales lances y aprietos, de que sale al cabo mas deshonrado; y al contrario es virtuosa la que llaman cobardía quando va dirigida por las reglas de la prudencia; y que asi no pudiendo esperarse de una guerra tan desigual sino arrepentimiento y mayor deshonrra, mas bien convendria comprar la paz ó la tregua à qualquiera precio, que ponerse à peligro cierto de perder la vida y los estados. Prevaleció la primera opinion, porque la sosmoo Fernan Gonzalez, y porque tiene mas apariencia de esplendor, que es lo que prenda à la muchedumbre menosad vertida. Marchó, pues, el exército para la Villa de Lara, por donde habian de pasar los infieles, y como rodavia no hubiesen llegado, quiso divertirse el Conde en perseguir un Javali, que huyendo por el monte se metió en nna hermita, en que vivian retirados tres Santos Varones, Pelayo, Arsanio, y Silvano. Fernan Gonzalez, viendo Capilla y Altar, descuidó luego de la fiera, y movido de devocion se puso de rodillas à rogar à Dios por la felicidad de sus armas. Pasó alli toda la noche, parte en oracion y lagrimas, y parte en dulce compañía con el buen Pelayo, de quien supo

DE LA ESPAÑA ARABE. por voluntad de Dios, que la guerra seria feliz; pero despues de haber sucedido á los principios una desgracia muy fatal é impensada. De hecho, quando se dió la batalla, un Caballero muy valiente, que dicen se llamaba Pedro Gonzalez, de la Puente de Fitero, quiso adelantarse con su caballo, y de repente se abrió la tierra y lo tragó, sin que pareciese mas en ningun tiempo. El exército quedó aturdido, y sin accion; pero como el Conde avisase à todos en alta voz, que aquella era la señal de la victoria, que le habia dado el hermitaño, volvieron al punto à la pelea con mas valor que antes, y destrozaron en poco tiempo gran muchedumbre de enemigos. No se hubieran atrevido los infieles à volver à Castilla, si no los hubiese atizado Don Vela, Señor de Alava, que por no sujetarse á Fernan Gonzalez se huvó à Córdoba con el deseo de hacerle todo el daño posible. Volvieron pues los Arabes, con fuerzas mayores que antes, à amenazar à los Castellanos, que no tenian en su exército sino quince mil hombres de infanteria, y quatrocientos y cincuenta de à caballo. El exponerse con tan poca gente era cosa muy peligrosa; pero el Conde, sin embargo, por su natural intrepidez, y por haber visto entre sueños al hermitaño ya difunto, que le proposticó la victoria, fue à encontrarse con los Moros, y les presentó la batalla cerca de Piedrahita. Tres dias duró el combate con la mayor obstinacion y porfia, hasta que Santiago con ayuda visible dió la victoria à los Fieles, infundiendoles tan grande corage, que despues de haber derrotado al enemigo y hechole pedazos, lo persiguieron por dos dias continuos, sembran-Kk do TOM. XII.

do de cadaveres toda la tierra. Reconocido Fernan Gonzalez al favor de Dios y de Pelayo, honró la memoria y hermita de este bienhechor, mandando reedificar y enriquecer el antiguo Monasterio de San Pedro de Arlanza, que hasta el último dia de su vida fue el mayor objeto y mas tierno de su devocion y cuidado. A esta série de gloriosas hazañas, con que se hizo famoso por toda Europa el Conde de Castilla, se siguió una cadena de desgracias y pesadumbres, que lo arrastraron á la muerte. Don Sancho Rey de Leon le envió una noble embaxada, como hicieron otros, para darle el parabien de tan cumplida victoria; pero al mismo tiempo lo convidó para Cortes, como si tuviera graves negocios de que tratar, con el torcido fin de cumplir los malvados designios de la Reyna Viuda Doña Teresa, que deseaba vengarse de la muerte de su padre Don Sancho Abarca. Supo esta Señora con palabras dulces y engañosas inducir á Fernan Gonzalez à que se casase con Doña Sancha su hermana, y fuese para esto à Navarra, donde estaba la Real doncella con su hermano el Rey Don García, con quien entre tanto se habia ella concertado, para que se esectuase el engaño que tenia urdido. Marchó el Conde para Pamplona muy alegre y descuidado, como para bodas y fiestas; pero de repente se le trocó el gozo en amargura, viendose preso como reo, sin saber por que delito ni causa. Logró sin embargo salir de la cárcel por astucia de Doña Sancha, que correspondia á su amor con fina voluntad, y huyendose los dos juntos, llegaron felizmente à Burgos, donde se efectuaron las bodas. Fue mu-

DELA ESPAÑA ARABE. mucho el resentimiento del Rey de Navarra por la huida del Conde, de suerte que inmediatamente salió con sus tropas para Castilla, con el fin de volverlo à prender 6 muerto 6 vivo, de qualquier modo que pudiese. Pero el efecto no correspondió á sus designios, porque en lugar de prenderlo quedó preso, y lo estuvo por mas de un año, hasta que las lágrimas de Doña Sancha, y los ruegos de los demas Príncipes aplacaron el ánimo del Conde. La Reyna Viuda Doña Teresa armó desde luego nuevos lazos: persuadió à su hijo Don Sancho Rey de Leon, que llamase al Conde à Cortes generales, y con afrentosa traicion lo prendiese, como realmente se hizo. Informada del suceso la Condesa Doña Sancha, Seño ra muy advertida, y de animo varonil, se puso luego en viage, fingiendo ir en romeria à visitar el cuerpo de Santiago. Pasó por Leon, donde estaba preso su marido, y obtenido la gracia de poder estar con él en la cárcel una noche entera, al amanecer lo vistió de sus ropas, lo hizo salir en trage de muger como si fuera ella, y quando conoció que ya podia estar en lugar seguro, escribió una carta al Rey Don Sancho en la forma siguiente. "Señor, y "Sobrino mio : aqui me teneis en la carcel en "lugar del Conde mi marido, con quien yo , he trocado mi libertad. Si os hice injuria en "tomaros un preso, lo recompenso enteramen-, te con mi persona, entregandome prisio-"nera en su lugar, para que me considereis ,, culpable de sus mismos delitos, si es que "los tuviese, y cargueis sobre mí todo el peso ,,del castigo que él hubiere merecido. Dos co-"sas solas os suplíco que considereis: que yo Kk 2 "soy

"soy hermana de vuestra madre, y muger del "prisionero, à quien he libertado. Si os ensan-"grentais contra mí, os bañareis las manos en "vuestra misma sangre; y si castigais mi único delito, castigareis la piedad de una muger pa-"ra con su marido. O me deis la libertad, ó "me quiteis la vida, yo siempre tengo mi glo-"ria asegurada, porque la memoria de lo que "hice por mi amado esposo, no podrá bor-"rarse en ningun tiempo. Lo que está en ba-"lanzas es vuestra gloria, pues depende de vos "el obscurecerla ó acrecentarla, segun diereis "á mi piedad ó premio ó castigo." El Rey al principio sintió mucho el engaño, pero luego sosegado el enojo con la razon, alabó, como era natural, el valor de su tia, y honrandola con demostraciones del mayor afecto, mandó que la llevasen à su marido con grande acompañamiento. A los dos años de este suceso, instigados los Moros por Don Vela, renovaron la guerra contra el Conde de Castilla, y entrandose por sus estados, hicieron infinito daño, y se apoderaron de Simancas, Dueñas. Sepulveda, y Gormaz, con tan grande dolor y sentimiento de Fernan Gonzalez, que luego al año siguiente la pesadumbre le acarreó la muerte (1).

Su pretendida Soberania, traza con que

CC. En el año de novecientos sesenta y cinco, en que Doña Sancha libró à su marido dicen la obtu- de la carcel, es la época de la Soberanía de Castilla, segun la opinion mas comun de nues-

tros

<sup>(</sup>t) Alonso el Sabio, la Cronica, parte 3. cap. 18. y 19. fol. 50. y sig. Sandoval, Historias de Idacio & c. titulo Fernan Genzalez pag. 287. hasta pag. 333. Yepes, Cronica de San Benite , tom. 1. Centuria 2, c.

<sup>2.</sup> fol. 376. 377. Rodrigo Rimenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 6. 7. 9. 10. y 12. pag. 84. y sig. Mariana , Historia gen. de Esp. tom. 1. lib. 8. cap. 5. 6. 7 8. pag. 366, 7 sig. Otros muchos.

DE LA ESPAÑA ARABE. tros historiadores modernos. Cuentan que siete años antes, quando se trató en Leon el casamiento de Fernan Gonzalez con la Infanta de Navarra, el Rey Don Sancho se aficionó del hermoso caballo del Conde, y de un azor, 6 falcon de singular habilidad que se habia llevado consigo para su recreo; y como no quisiese recibrlos sin precio, por mas que el Conde se lo rogase, se obligó à dar por ellos lo que valian, con la condicion expresa, que no pagando el dinero en el dia señalado, por cada dia que pasase, doblaria la paga. Al cabo de siete años, resentido Fernan Gonzalez por tantos agravios y afrentas como le habian hecho. pidió al Rey de Leon lo que por el caballo y azor se le debia; pero la suma con la dilacion habia crecido tanto, que no bastando para pagarla todos los tesoros del Rey, se concertaron los dos, que Castilla desde entonces en recompensa de la deuda quedaria independiente y soberana sin reconocer ningun vasa-Hage à los Reyes de Leon. Asi cuentan este hecho las historias modernas, pero sin fundamento alguno, y contra el testimonio de los escritores mas antiguos, que suponen à los Castellanos dependientes de Leon no solo en el reynado de Don Sancho, pero aun en el de Ramiro Tercero, de quien ahora se trata, y de los demas que le sucedieron hasta la edad de Don Sancho el Mayor, primer Rey de Castilla (1).

CCI. En los diez años primeros de Don Normandosen Ramiro, por el tratado de paz que tenia he- Galicia, ven-

Irrupcion de cho cidos por el

España. tom. r. lib. 8. cap. 7. pag. Conde Gon-374. 375. y 376. Vease la Instra-zalo Sanchez. cion 9. num. 1. 2. 3. y 4.

<sup>(1)</sup> Sandoval, Historias de Idaeig &c. titule Fernan Gonzalez pag. 332. Mariana, Historia general de

cho con el Rey de Córdoba, no sufrieron los Christianos ninguna vexacion ni inquietud, sino la que les dieron los Normandos en el año de novecientos sesenta y ocho, embistiendo las costas de Galicia con una armada de cien naves. Desembarcaron los Cosarios con su Rey 6 General llamado Gunderedo, y talaron lo primero todos los contornos de Santiago, con designio de entrar en la Ciudad, y robar los tesoros del Santo Apostol. Salió contra ellos con exército el Obispo Sisnando, y aunque les dió una batalla, en que pelearon los Gallegos con el mayor corage, permitió Dios sin embargo, que los nuestros fuesen vencidos, y el Prelado quedase muerto en la refriega en el dia veinte y nueve de Marzo del mismo año. Animados con esta victoria, prosiguieron los Normandos sus excurciones militares por todo el Reyno de Galicia, y parte del de Leon hasta los montes de Cebreros, y aun hasta tierra de Campos, saqueando ciudades, villas, y aldeas, quemando arboles y plantas, y cautivando á muchos Christianos. Pero al volverse al año siguiente, que era el tercero del reynado de Don Ramiro, pagaron todos la pena de su atrevimiento en una batalla que les dió el exército Gallego por disposicion del Conde de la Provincia, que habia recogido para el efecto muchísima gente, y la de mayor intrepidez y valor. Los Españoles entonces con el favor de Dios y de Santiago pasaron à cuchillo à todos los enemigos, juntamente con su General Gunderedo, y dieron fuego à todas sus naves, sin que se salvase una sola. La gloria de esta accion se debe sin duda ninguna al Conde Gonzalo Sanchez, segun el testimo· \_

DE LA ESPARA ARABE. monio de Sampiro, que escribia por aquellos mismos dias: y creo ser esta misma victoria la que ponen nuestros historiadores modernos quatro años antes, atribuyendola al glorioso Obispo Rosendo, por haberlo asi leido en las Actas de este Santo Prelado, que se escribieron à fines del siglo doce en el Monasterio de Celanova, pues ni Sampiro, ni el Monge de Silos, ni los Autores de la Historia Compostelana, ni otro Escritor alguno antes de la época de dichas Actas, hablaron de semejante gloria de Rosendo, ni de irrupcion de Normandos en tiempo de este Santo Obispo (1).

CCII. Entre tanto el Rey Don Ramiro iba creciendo en edad, y viendose ya mozo, y de los pueblos con suficiente capacidad (como él pensaba) contra el Key para gobernar por si solo, fué despreciando Proclamacion poco a poco los sábios consejos de su pruden- del Rey Don te tia Doña Elvira, y se dexó llevar arreba-Bermudo tadamente de las pasiones juveniles, que lo arrastraban al precipicio. Principe altanero, presumido, y de poco asiento: y reflexion, despreciaba y maltrataba á todos, sin respetar en ninguno de sus súbditos ni edad, ni doctrina, ni nobleza. Llegó á tal extremo el desabrimiento de la nacion, que los Condes de las tres principales Provincias de Castilla, Leon, y Galicia, se determinaron à negarle la obediencia, nombrando por Rey à Don Bermudo, hijo no de Ordoño Tercero, como dicen nuestras His-

Inquietudes

(1) Sampiro, Crenicen, num. 28. pag. 471. Monge de Silos, Cronicon, num. 66. pag. 307. El Autor de los Anales Complutenses, pag. 311. Los Autores de la Historia Compostelana, lib. t. cap. 2. pag. 13. Estevan y Ordono, Facta est miracula Sancti

Rudesindi Episcepi, lib. 1. cap. 1. pag. 381. El Autor de los Anales Toledanes , pag. 382. Rodrigo Ximenez Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 11. pag. 86. y 87. Morales, Mariana, Ferreras, y otros.

to-

torias modernas, siguiendo la equivocacion de Rodrigo Ximenez, sino de otro Príncipe Ordoño, hijo de Fruela Segundo; y lo hicieron consagrar en la Iglesia de Santiago Apostol, à quince de Octubre del año de novecientos ochenta y dos, siendo Obispo de Compostela Don Pelayo, hijo del Conde Rodrigo Velasquez, que despues por su mal proceder fue depuesto por el mismo Rey, segun cuenita la Historia Compostelana (1).

Guerra catre los dos Reyes.

CCIII. Llegando la noticia de esta novedad á los oidos de Don Ramiro, marchó inmediatamente con su exército hácia Galicia, y en el lugar llamado Portilla de Arenas, cerca de Monterroso, encontró à Don Bermudo, que con la mayor intrepidez habia salido à recibirle con mucho número de tropas. El combate fue largo y muy sangriento, sin lograrse otro efecto por ninguna parte, sino el de quedar entrambos exércitos tan descalabrados, y ·las fuerzas de los dos Reyes tan consumidas, que por no tener ya esperanza ninguno de ellos de poderse apoderar de los Estados del otro. se hubieron de volver cada uno à su Corte. Don Ramiro à Leon, y Don Bermudo à Sautiago (2).

gloria.

Las discordias y guerras intesti-El Moro Al- CCIV. mansor pierde nas entre los pueblos Christianos, presentaban batalla á los infieles la mejor oportunidad, y mas y se retira con favorable para dilatar sus dominios á costa de poca sangre. El famoso Regente Almansor no

> (t) Sampiro citado, num. 29. pag. 471. Silense citado, num. 67. pag. 308, num. 72, pag/ 311. Los Autores de la Historia Compostelana, lib. 1. cap. 2. pag. 14. Rodrigo Ximenez, y los demas Historiadores.

Vease la Ilustracion 6. num. 22. y 23. y la Ilustracion 10. num. 4.

<sup>(2)</sup> Sampiro y Silense citados. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 12. pag. 87. Otros muchos.

DE LA ESPAÑA ARABE. quiso perder la ocasion: alistó baxo sus banderas no solo á inumerables Moros, pero tambien á muchos Christianos, que se ausentaban de sus pueblos para no tomar partido en las inquietudes de la nacion: y para tenerlos contentos les aumentó el prest, y les daba siempre razon, aunque no la tuviesen, en todas las zencillas que les movian los demas soldados Mahometanos. Formado un exército numerosísimo, caminó con él hasta el Duero, y subiendo de aqui por el Rio Ezla hasta cerca de los muros de Leon, llenó de sangre y terror toda aquella ribera con el intento de apodezarse de la Ciudad, y sujetar despues toda la Provincia. Pero sus esperanzas quedaron frustradas por el valor de los Leoneses, que con el joven Rey Don Ramiro salieron à darle una batalla en su mismo campo, destrozando valerosamente la mayor parte de sus tropas, y obligando á las demas á vergonzosa huida. Almansor entonces se quitó con despecho su capacete de oro, y echandole por tierra como arnés inutil é infame, infundió con estos ademanes de desesperacion tan grande valor y corage en los pocos soldados que le quedaban, que se echaron como leones sobre nuestro exército vencedor, y corriendo tras el hasta las puertas de la Ciudad, hubieran entrado en ella, si un temporal que sobrevino de repente con mucha nieve y ventisca, no les hubiera obligado á suspender el combate, y à volverse despues à Córdoba por temor de los frios. Nuestras Historias modernas, siguiendo à Don Rodrigo Ximenez y Lucas de Tuy, retardan esta accion hasta despues de la muerte de Don Ramiro; siendo cierto que asistió à ella en per-TOM. XII.

HISTORIA CIVIL 266 sona este joven Rey por testimonio del Silense (1).

Entra en Zatruy c.

CCV. Luego à la Primavera siguiente, que mora y la des fue la del año de novecientos ochenta y dos de la era christiana, y trescientos setenta y uno de la Egira de los Arabes, Almansor salió nuevamente à campaña, y llegando otra vez al Duero, se puso sobre Zamora en compañía de su valien e General Abdalla, hijo de Abdelaziz, que acudió desde Toledo con buen esquadron de caballeria escogida. Sitiaron los infieles à Zamora, y la entraron y destruyeron con infinitas muertes, y continuaron la guerra y la matanza por otras muchas Villas y Aldeas; de suerte que segun las Historias arabigas, los puè blos arruinados llegaron á ciento, y los cautivos que se llevó Almansor, fueron diez y nue ve mil, aunque otros no cuentan sino quatro mil. El Autor de los Anales Complutenses, y otros Escritores modernos que ponen la caida de Zamora quatro años mas tarde en el de novecientos ochenta y seis baxo el reynado de Bermudo, padecieron equivocacion, pues los Historiadores Arabes la ponen expresamente en el año que tengo dicho de novecientos ochenta y dos (2).

Muerte de miento y reynado.

CCVI. El Rey Don Ramiro, despues do Ramiro Ter- la pérdida de Zamora, parece que vivió todacero. Su casa- via otros dos años, si son legítimos los Diplomas que llevan su nombre con fecha de nove-

• C 3 1

Serica , pag. 38. Abn Abdalla , Ben Alkhath b , Vestis acm ficta , Pag. 202. Rodrigo Kimenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 12. p2g. 87. El Autor de los Anales Compluser ses , pag. 311.

<sup>(1)</sup> Monge de Silos, Cronicon, num. 70. y 71. pag. 309. y 310. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hispan. gen. lib. 5. cap. 14. pag. 88. Lucas de Tuy , lib. 4. pag. 87. Osros mu-

<sup>(2)</sup> Abu Bákero Alcodeo, Vestis

DE LA ESPAÑA ARABE. vecientos ochenta y quatro; pero como no tenemos otra época cierta, sino la de la coronacion de Don Bermudo, celebrada, como dixe. à quince de Octubre de ochenta y dos, puede fixarse en este dia el fin de su reynado, que duró segun esto quince años y un mes con diferencia de pocos dias. No se sabe si tuvo hijos, ni como se llamó su muger, porque el nombre de Sancha es de Diplomas poco seguros, y el de Urraca, que se lee en la Cronica de Sampiro, es añadidura moderna, que no está en la copia del Silense. Murió en la edad de veinte, ó veinte y dos años, y se enterró. segun Rodrigo Ximenez, en el Monasterio de Destriana dedicado à San Miguel (1).

## REY XXIII.

### BERMUDO IL

Li reynado de Don Bermudo (que Juego despues de la muerte del Antecesor pasó de Santiago à la Corte de Leon ) fue lleno de zozobras y turbulencias, asi por las grandes inquietudes domésticas que levantaron los rei Bermudo, beldes, como tambien por las que ocasionó con dan ayuda á sus armas el famoso Almansor. Entre los Chris- los Moros. tianos, que dieron mucho que sufrir á la Iglesia de Dios, ora moviendo sediciones en las provincias para despojar al Rey de su autoridad. y ora con mas enorme escandalo, pasandose à

Años 982.

Varios Christianos se levantan contra

(1) Sampiro, Crenicen . num. 28. y 29. pag. 471. Monge de Silos, Crenicen , num. 67. pag. 308. Re-

drigo Ximenez, Rerum in Hisp. gent. lib. 5. cap. 12. pag. \$7. Otros, Vease la llustracion 6. mm. 22.

tierra de Mahometanos, y dandoles ayuda y favor contra los Fieles de Jesu-Christo; se distinguieron principalmente tres malvados hombres muy poderosos, el uno llamado Rodrigo Velazquez, el otro Conancio, y el tercero Gonzalo Bermudez. El primero, que era Conde en Galicia, y padre (como dixe antes) de Pelavo Obispo de Santiago; ofendido porque el Rev habia depuesto á su hijo del Obispado por justos motivos, se declaró enemigo del Soberano, y de la Nacion, y juntandose con otros ricos hombres y Caballeros, allanó el camino à los Moros, para que entrasen en Galicia, y destruyesen la Ciudad de Santiago, como se dirá mas abaxo. Conançio tomando ocasion de la ausencia del Rey, que habia pasado à Galicia para sosegar las alteraciones de aquella Provincia, hizo correr la voz de que el Príncipe habia muerto, y alborotó con esto la Ciudad y demas preblos vecinos que se dividieron en facciones los unos contra los otros con daño gravísimo de todos. Volviendo el Rey à la Corte puso en prisiones à Conancio, y le confiscó todos los bienes, aunque despues aplacandose con los ruegos y promesas del mismo reo le restituyó la libertad y las haciendas contra todo merecimiento, pues el malvado y desconocido volvió de alli a poco à dar muestras aun peores de su natural revoltoso, y mereció que se le renovase el castigo, de que la piedad del Príncipe lo habia librado. Gonzalo Bermudez, que tenia á su cargo el Castillo de Luna, y habia recibido otras mercedes del Rey Don Bermudo y sus antecesores, se levantó con el Castillo, haciendose Capitan de una tropa de sediciosos, qué ne-

DE LA ESPAÑA ARABE. negaron la obediencia al Soberano, é intentaban derribarlo del Trono. Pero sus designios no tuvieron esecto, porque el Rey, con el favor de Dios, y de sus fieles vasallos, le atajó los pasos, lo estrechó en cadenas en un calabozo, y le confiscó todos los bienes, que eran muchos, dando una parte de ellos à un Capellan de su Real familia llamado Sampiro, como se lee en un Diploma de Alonso Quinto, que confirmó esta misma donacion, y tomó al mismo Capellan por su Mayordomo (1).

CCVIII. Las guerras que hizo Almansor contra los Christianos en tiempo que estaban hace muchas tan revueltos, fueron muchas y muy sangrien- conquistas en tas, aunque de las mas de ellas no tenemos tierra de Christianos. noticia individual. En el año de novecientos ochenta y tres se apoderó de Gormaz: en ochenta y quatro se hizo dueño de Simancas: en ochenta y seis, aunque otros dicen antes, entró en Sepúlveda: en ochenta y siete á fines de Junio destruyó á Coimbra, que volvieron los Moros à edificar despues de siete años: en ochenta y nueve à ocho de Febrero tomó Atienza, en Agosto Osma, y en Octubre Alcoba: en el año de noventa á dos de Diciembre Montemayor: en noventa y quatro à diez y seis de Junio en Sabado, San Estewan y Coruña del Conde; y en noventa y cinco Aguilar. Todas estas conquistas, y otras de que no sabemos, no las pudo hacer Almansor sin derramar mucha sangre de Christianos, llevarse inumerables cautivos, y hacer infini-

Almansor

.(1) El Autor de la Historia Compostelana, pag. 14. Risco España Sagrada, tom. 36. Instrumenta insigniera, Instrumento 4. y 5. pag. 6. 7. y 9. Histori: de Leon , titulo Don Bermudo Segundo. pag. 221.

HISTORIA CIVIL 270 nito daño en todas las poblaciones y tierras

por donde pasaba (1).

Destruye las Leon, Astorga, y otras en el año de 997.

CCIX. Con la fortuna que acompañaba Ciudades de al Príncipe Moro en todas las empresas militares, y con la carestia que afligió las Provincias en consequencia de tan larga guerra, y de las continuas talas que iban haciendo los enemigos; se acobardaron de tal suerte los Christianos, que oyendo los designios que tenia Almansor, de poner sitio à la capital de Leon, y persuadiendose que no podrian defenderla aun con ser muy fuerte y bien guarnecida; sacaron de alli lo mas precioso que habia, juntamente con los cuerpos de los Reyes, y de San Pelayo Martyr, que trasladaron à la Ciudad de Oviedo; donde se retiró tambien el Rey por estar muy aquejado de la gota, encargando la defensa de la Corte al Conde de Galicia Don Guillelmo Gonzalez, guerrero muy valiente y experimentado. Almansor efectivamente cercó la Ciudad de Leon; pero como la Plaza estaba bien abastecida y pertrechada, y tenia muros altísimos, y torres muy fuertes, todo de fábrica romana se defendió gloriosamente por casi un año. Por fin los enemigos con las continuas baterias rompieron la puerta que mira à poniente, y la forzaron con la mayor vehemencia para entrase por ella, aunque con trabajo inútil por entonces, porque el Conde Guillelmo à pesar de una grave ensermedad, que lo tenia postrado, se hizo llevar en hombros al lugar del mayor pe-

> (1) El Autor del Cronicon Conimbricense, pag. 329. 336. El de los Anales Complutenses pag. 311. 312. El del Cronicon Complatense , pag.

315. 316. El del Cronicon de Cardena. , pag. 371. El de los Analgs Toledanes , pag. 382. 383. El del Cronicon Lusitanum , pag. 17.

#### DE LA ESPAÑA ARABE.

ligro, y ya que no podia por sí mismo manejar las armas, infundió con sus palabras tan grande corage en el pecho de los Leoneses, que como si fueran un muro impenetrable, resistieron por tres dias seguidos con maravillosa firmeza, quitando la vida a millares de Moros. Desesperando Almansor de vencerlos por aquella parte, abrió otra brecha al quarto dia por el lado meridional, y obligando de este modo à los Leoneses à dividir sus fuerzas, consiguió entrar en la Ciudad. y dar la muerte con muy poca gloria al valeroso Conde, que no podia defenderse. El vencedor conociendo las dificultades que habia en guarnecer una Ciudad tan populosa, y defenderla en tan grande distancia de sus dominios; mas bien que quedarse con ella quiso destruir enteramente todos sus muros. fortines y torreones, dexando una sola torre. (que es la que queda à la parte septentrional) para que por ella conociese la posteridad, la magnificencia, y fortaleza de la antigua Ciudad de Leon, y quan grande gloria le resultaba de haberla conquistado y vencido. Los extragos que hizo entonces el exército moro dentro de la Ciudad en Palacios, Iglesias y Monasterios, corresponderian sin duda al odio implacable con que nos miraban los infieles. y al bárbaro gozo que tendrian de haber sujetado la Capital de los Christianos, y ser dueños de profanarla y aniquilarla como les pareciese. De los cautivos que se llevaron, y crueldades que hicieron, nos queda memoria en algunas Escrituras de aquellos tiempos; en una principalmente de Alonso Quinto, en que se habla de los bienes de dos Christianos pri-

prisioneros, Salvador y Julian hijos de Nuño, que habia servido en el Real Palacio; y en otra de una Abadesa llamada Flora, que cuenta como los Moros asolaron toda la Ciudad. sin dexar piedra sobre piedra, y sin tener compasion ni aun con las sagradas Virgenes, arrancandolas de sus celdas para llevarselas cautivas. A la destruccion de Leon se siguió la de Eslonza, de Sahagun, de Coyanca ó Valencia de Don Juan, y por fin la de la Ciudad de Astorga; aunque parece no tuvieron tiempo los enemigos para hacer en ella todo el daño que hubieran querido, pues solo troncharon las torres, y los mas altos muros, dexando lo principal de la Ciudad, como quedaba desde el tiempo de los Romanos. Acerca de la época de la caida de Leon, el Monge de Silos, y Pelayo Obispo de Oviedo, que son los Escritores mas antiguos, insinúan haber sucedido dos años antes de la muerte del Rey Don Bermudo en la era de mil'treinta y cinco. que es el año de novecientos noventa y siete; y esta fecha juzgo que debe seguirse mientras no nos conste de otra con mas fundamento: pues para atrasarla hasta el año de novecientos noventa y nueve, no hay mas razon sino alguna copia errada de la Crónica de Pelayo; ni tampoco hay motivo para adelantarla, como lo hicieron Mariana, y Ferreras, poniendola el primero en el año de novecientos ochenta y cinco, y el segundo en el de noventa y seis, porque esta última opinion no tiene á su favor ningun documento positivo, y la otra está fundada en la equivocacion de Rodrigo Ximenez, que atribuyó à Don Bermudo la primera defensa de Leon, hecha por su antecesor Don Ramimiro, y juntó con aquella jornada la de que ahora hablamos, como si hubieran sucedido en dos años consecutivos; equivocacion que se halla copiada y bien recibida en todas nuestras historias modernas hasta el dia presente (1).

CCX. Queria Almansor continuar sus conquistas por el Reyno de Asturias; pero habien- ano hace estrado hallado sobrada resistencia en las fronteras gos en Galiy plazas de armas, principalmente en las de cia, y pierde su exercito en Alva, Luna y Gordon, que no sé, como dixo la vuelta. Mariana, haber sido quemadas y destruidas, asegurando los Historiadores antiguos todo lo contrario, tomó directamente el rumbo para Galicia en el mismo año de novecientos noventa y siete, sin volverse antes à Córdoba, como suponen Rodrigo Ximenez y los que lo siguent Talando todas las campiñas, y saqueando Vi-Ilas y Aldeas, llegó hasta las puertas de Santiago, entró en la Ciudad impetuosamente, despojó las casas, arruinó los Monasterios, echó por tierra la mayor parte de la Iglesia del Santo Apostol, y hubiera tambien destruido su sagrado sepulcro y altar, si por voluntad y obra del Todopoderoso no se hubiese él mismo horrorizado y contenido su furor. Parecé que el Santo quiso castigar: el insulto, que se le habia hecho; pues volviendose: los infieles con muchos prisioneros y grandes tesoros; una disenteria que les vino à todos les hizo moris TOM. XII. Mm

~ (1) Monge-de Siles, Cronicon,

mum. 68. pag. 308. 309. num. 71. pag.-310. Pelayo, Cronicon, num. 3. pag. 484. Rodrigo Ximenes , Re-, rum in Hisp. gest. lib. 5, cap. 15. pag. 88. y 89. Lucas de Tuy, Crenicon mundi, lib. 4. pag. 87. Alonso el Sabio , La Crénica de España, part, 3. cap. 21. fol. 71. g sig, Mariana , Mistoria general de España ; lib. 8. cap. 9. pag. 382, y 383. Ferreras , Histoire generale d' Espagne, tom. 3. sigla-10. 200 996, pag. 104. y 105. Risco, Espana, Sagrada, como 36. Instrumenta insigniora, Instrus mento 10, y 14. pag. 20, y 29, Man rales Saavedra y otros muchos.

الأراب والمؤالية والمستح

En el mismo

por el viage á centenares y millares, de suerte que muy pocos llegaron à Córdoba, y aun estos perseguidos por un cuerpo de infantería ligera, que les fue picando las espaldas. Es anacronismo el de nuestras historias antiguas y modernas que ponen en este mismo año, ó en el siguiente la muerte de Almansor, y la memorable batalla en que fue derrotado y vencido, atribuyendo al Rey Don Bermudo esta gloriosa victoria, que hubo de suceder unos cinco años mas tarde, baxo el reynado de Alonso Quinto. La Iglesia de Santiago (cuyas campanas el Moro hizo poner por lámparas en la gran Mezquita de Córdoba) mandó desde luego el Rey Bermudo que se volviese á edificar con la debida suntuosidad y magnificencia (1).

Bermudo II. fue Príncipe desgraciado, pero bueno.

No puede negarse que el reynado de Bermudo fue desgraciadísimo, pues se perdieron en su tiempo las mejores ciudades y fortalezas, perecieron las mas ricas Iglesias y Monasterios, se disiparon en un momento los sagrados tesoros recogidos en tan largos años; el culto de Dios quedó menguado, la gloria de los Christianos obscurecida, el valor de los Españoles afrentado. Pero no por esto deben aprobarse las invectivas de Pelayo, Obispo de Oviedo, que se ensangrentó contra el Príncipe infeliz, llamandolo repetidas veces indiscreto y tirane, achacandole maldades, en que no tuvo parte, y atribuyendo à castigo merecido por sus muchos pecados la gota que padecia, y de que

(1) Monge de Silos citado, num. 68. pag. 309. num. 71. pag. 310. Pelayo, Crenicen, num. 4, pag. 484. Autor de la Historia competela-84 pag. 14. y 15. Rodrigo Xime-Bez, lib. 5. cap. 16. pag. 89. Lu-

cas de Tuy , lib. 4. pag. 87. El Interpolador del Cronicon de Sampiro, num. 29. pag. 472. Morales Mariana , Saavedra , Ferreras y los demas.

DE LA ESPAÑA ARABE. que le provino el renombre de gotoso. El Monge de Silos, que escribió antes de Pelayo, y con mas sinceridad y menos pasion, nos lo pintó como Príncipe juicioso y prudente, que obraba con clemencia y justicia, amaba la virtud, y aborrecia la maldad, encargaba muy encarecidamente la observancia de los sagrados cánones, confirmó las leyes del insigne Rey Wamba, se exercitó en obras de piedad y devocion, y puso todo su empeño desde los primeros dias en abatir el orgullo de los infieles; aunque no pudo conseguirlo en ningun tiempo, por las circunstancias fatales de su reynado, que empezó con guerras civiles, y continuó con sediciones y tumultos (1).

CCXII. Puede atribuirse (à lo menos en Moencarcelé mucha parte) al genio sattrico de Pelayo el ca- O bispo de so que nos refiere en su Crónica de Gudesteo, Oviedo. Obispo de Oviedo, à quien dice que el Rey Don Bermudo tuvo preso por tres años injustamente, hasta que movido por las quejas públicas, y por una vision que tuvieron algunos Santos Varones, se llegó à persuadir que por castigo de tan grave culpa afligia Dios à todo el Reyno con sequedad y carestía, como realmente lo manifestaron los efectos, pues desde el mismo punto en que libertó al preso, y le restituyó la Iglesia Ovetense, cuyo gobierno habia encargado á Ximeno, Obispo de Astorga, descargaron (dice), las nubes muy copiosa Iluvia, y las tierras bahadas y fertilizadas, dieron abundantísima cosecha (1).

¿ Mas qué diré del otro caso tou s' Ataulfo, O. . . Mm 2 -

(2) Pulayo, Concen Regum Lo- Page 308, y nam. 71 y 72, pag. 312. genencium, num. 1, 2, 3, 7 4, pag. (2) Pelayo, Crenices, num. 1, 482, y sig. Mongodo Silos num. 88. pag. 481. Rodrigo Limence y ocros.

No condens da- bispo de San-

davia mas ruidoso, sucedido (dicen con Ataulfo, inocentísimo Obispo de Santiago, á quien tres esclavos de ou iglesia, llamados Jadon, Ension y Cadon, acusaron falsamente de sodomía? El Rey, que daba oidos (segun cuentan) à qualquiera delator, mandó que luego despues de los oficios del dia de palmas se pusiese en viage para Oviedo, v se presentase á la Corte en el dia de la Cena del Señor; y entretanto hizo disponer algunos toros de los mas bravos que se hallaron, para dar con la muerte del Siervo de Dios un especiaculo al público, semejante à los que dabantal bárbaso pueblo de Roma los Emperadores enemigos de Jesu-Christo. Luego que el Obispo entró en Oviedo, en lugar de presentarse inmediatamente al Réy., como le mandaron las guardias, se fue camino derecho a la Iglesia a dezir Misa, y desde alli con todos los ornamentos pontificales, pasé a recibir los ordenes del Soberano. La piedad y el trage del Prelado, en lugar de reprimir al Príncipe, le alteraron mas; de suerte que sin oirle, mandó al punto azorar los toros, y soltar el mas forioso con la esperanza segura de que acábaria con él à la primera embestida. Pero el caso sue que la bestia seroz, como si fuera un manso cordero, se le arrimó con la cabeza baxa, y dexandole los cuernos em la mano, acomeria con furor à los que estaban: presentes:, (y.so yalviónal monte de donde la habian sacado! El Obisporçois los cuernos en la máno se bao a la Iglesia, y despues de duberlos deposipadoi en el Altar del Salvador, y dado gradas à Dios por el favor recibido, maldixo y excemulgó al Rey y a uns acusadores, rogando al Todopoderoso; que hast:

DELA ESPAÑA ARABE. hasta el fin del mundo todos los hijos y descendientes de los que lo habian calumniado fuesen 6 ciegos, ó coxos, o leptosos, ó milidos. Permaneció alli quatro dias hasta el Lunes de Pasqua, en que poniendose en vinge sin querer ver al Rey, ni-vokver mas à su Silla de Santiago, se fue à la Iglesia de Santa Eulalia de -Privia, donde acabó su vida santamente. Acer--ca de este notable acontecimiento hay mucha rvariedad, no solo en el modo de contarlo, pero aun en señalar el tiempo; porque aunque todos convengan en nombrar al Obispo Ataulfo, unos con Marjana; Saavedrany Eerreras; atribuyen la injusticia à Ordono Primero, que reynó desde el año de ochocientos cincuenta, -hasta el de sesenta y seis; y otros con Ambrosio Morales y el Marques de Mondejar, siguiendo: a Pelayo, Don Rodrigo Ximenez. Lucas de Tuy- y la Crónica general, culpan à Bermudo Segundo, que comenzó à reynar en novecientos ochenta y dos; sin reflexionar los primeros, que el carácter humanísimo y religiosísimo de Ordoño desmiente por sí mismo la calumnia; y los segundos, que la muerte del Obispo Ataulfo, en qualquiera Cronología que sigamos, sucedió un siglo antes de la coronacion de Bermudo. Dado, pues, que en tiempo de estos Reyes no pudo suceder el caso, y que no hay motivo para achacarlo à otros, à quienes nadie ha culpado : pide la razon que se tenga el hecho por fabuloso, hasta que no se pruebe con mejores documentos (1).

<sup>(1)</sup> Pefayo , Cronicon Rofum Zoii 13. pag. 87. Lucaside Tuy; lib. 4. gionensimo, num. 11 pag; 4/2/3/31. Rag; 807 Alvoso el Sábio , La Cré-El Autor de la Hist., campost. pag. , nica de Estaña, parte. 3. cap. 22. 9. Rodrigo Ximenez, lib. 5. cap. tol. 71. Marques de Mondejar, Ad-

HISTORIA CIVIL 278

Mugeres é hido Segundo.

CCXIV. Tambien sobre los casamientos jos de Bermu- de Bermudo hay bastante incertidumbre, parte por la mala fé de Pelayo, Obispo de Ovicdo, parte por la poca noticia con que hablaron los demas Escritores, y parte tambiem por la confusion que se nota en algunos Diplomas y Privilegios, tenidos comunmente por legítimos. Parece lo mas cierto que sus mugeres no fueron sino dos, Velasquita y Elvira. La primera, segun el testimonio de una lápida de San Salvador de Deva (copiada por el Padre Maestro Risco en la Historia de la Ciudad de Leon, que actualmente se está publicando en Madrid), era hija de un Ramiro, que si fue uno de los Reyes de este nombre, no pudo ser sino Ramiro Segundo: y en esta suposicion Bermudo y Velasquita eran primos hermanos en segundo grado, bisnietos los dos de Alonso Tercero (a). O por razon de este parentesco, ó por otro motivo que no sabemos, vivien-

> vertencias á la Hist. del P. Mariana. .Advergencia 177. pag. 86. Morales, (a) Bisabuelo de les dos casados.

Saavedra , Mariana , Ferreras y otros en sus lugares respectivos.

#### ALONSO III.

FRYELA II. ORDONO INF. te BERMYDO II.

ORDONG II. RAMIRO IL VELASQVITA.

Lápida del aneiguo Monasterio de San Salvador de Deva, cerca de la Villa de Gijon, publicada en el presente año de 1792, por el P. Maestro Risco.

IN NOMINE DNI IESVCHRISTI PRO CVIVS A MORE VELASOVITA REGINA PROLIS RANIMIRE EDIFICABIT TEMPLYM DNI SANCTI SALVATO RIS : ET BELIQVIE HIC SYNT RECONDITE YT IN SINV SANTE RECIPIAT PREMA DIGNA ! ET HIC FELICITER VIVAT : ET REGNYM DEI POSIDEAT AMEN : QVOD CONSECRATVM EST TEMPLYM HOC.

DE LA ESPAÑA ARABE. 270 do todavia la primera muger, se casó el Rey con Doña Elvira, que era hija, no de Don García Sanchez el Tembloso, Rey de Navarra, como pretende el Padre Moret, sino de Don García Fernandez, Conde de Castilla, segun consta por una escritura de donacion que hizo la misma Reyna en favor de la Iglesia de Leon. Del primer matrimonio no consta que tuviese hijos, y del segundo tuvo dos, Alonso Quinto y Teresa. Don Pelayo, Obispo de Oviedo, Escritor de mala fé, y de quien lo han tomado los demas, asegura que tuvo tres concubinas, la una de baxo nacimiento, llamada Velasquita, que es la que confunden algunos Historiadores con la primera muger del mismo nombre, y otras dos, que eran hermanas, no del mismo Rey, sino la una de la otra, y segun un Privilegio de los Monges de San Vicente de Pombeyro, que sin la menor duda es apócrifo, se llamaban Elvira y Teresa. En Velasquita, dicen, que tuvo á la Infanta Doña Christina, abuela de los Infantes de Carrion; en Elvira al Infante Don Ordoño, abuelo del Conde Rodrigo Muñoz; y en Teresa otra Infanta, llamada Elvira, que se hizo Monja en Santa Marta de Tera (1).

CCXV. El reynado de Bermudo, contandolo desde su coronacion en Santiago, duró diez y seis años cumplidos. El año de su muerte fue el de novecientos noventa y nueve,

Su muerte y ntierro.

(1) Pelayo citado, num. 2. pag. 482. y 483. Moret. Anales del Rymo de Navarra, lib. 12. cap. 3. pag. 909. Florez, España Sagrada, tom. 26. Seriptura, Escritura 14. pag. 452. Risco, España Sagrada, tom. 34. Instrumenta, Instrumento. 24. pag. 477. tom. 36. Instrumento. 24. pag. 477. tom. 36. Instrumenta, Instrumenta,

teum. 1. pag. 2. Instrum. 5. pag. 9. Historia de la Ciudad de Leon, tit, Den Bermudo Segundo, pag. 232. Yepes Crónica de San Benito, tom. 5. tit. Escrituras, Escrit. 17. pag. 438. y 439. y Escrit. 51. pag. 471. Rodrigo Ximenez, Lucas de Tuy y otros muchos.

y el mes, segun las mejores cuentas, hubo de ser uno de los tres últimos del año, Octubre, Noviembre ó Diciembre. Murió de su mal de gota, que en muchos años no le per--mitió valerse de los pies; y como le cogió la muerte fuera de la Corte, se enterró en Valbuena, de donde lo trasladó despues su hijo Don Alonso à la Catedral de Leon. En esta se lee todavia su epitafio, como tambien el de su muger Doña Elvira, que le sobrevivió algunos anos (1)..

García Fernandez , Conde de Castilla. cede en el condado.

CCXVI. El suegro del Rey Don Bermudo, Don García Fernandez, Conde de Casti-Su hijo Don lla, tomó las riendas del gobierno en el año de Sancho se le novecientos y setenta, que fue el de la muerte rebela, y le su- de su padre, pues la fecha de novecientos y ochenta, que se lee en los Anales castellanos de Toledo, está sin duda equivocada. Consta por varios Diplomas, que su muger no se llamó Oña, sino Ava, y que en ella tuvo tres hijos, Don Sancho, que le sucedió en el Condado, Elvira, que fue Reyna de Leon, Urraca, que tomó el hábito religioso en el Monasterio de los Santos Cosme y Damian de Covarrúbias, cuyo epitafio, sin embargo, aunque no contiene falsedad alguna, no es obra de aquellos tiempos. Lo que dicen nuestras historias con Rodrigo Ximenez, que Garcia Fernandez se halló en la última batalla de Almansor, de que hablaré mas abaxo, no puede ser verdad, porque murió siete años antes de dicha epoca en coasequencia de una batalla que

<sup>(1)</sup> Monge de Silos , Crenicen , num. 68. pag. 309. Pelayo citado, num. 4. pag. 484. y 485. Rodrigo Kimenez y otros. Vease la Ilustra-

cion 6. num. 23. y la Coleccion de Lápidas del tiempo de los Godos, capo 1. art. 36. num. 1. y 2.

quanto duró su enemistad, porque los que di-

TOM. XII.

cen

cen que antes de su muerte ya estaba reconciliado, se fundan en lo que refieren Rodrigo Ximenez y Lucas de Tuy, que Don Sancho para vengar dicha muerte salio à campaña contra Moros; ayudado de Navarros y Leoneses, y tanto daño hizo con talas y saqueos en los reynos de Toledo y Córdoba, que los enemigos hubieron de aplacarle con muchos dones para que se volviera à Castilla: pero es muy fácil que estas proezas del Conde esten equivocadas con la batalla, en que fue vencido Almansor en tiempo de Alonso Quinto, baxo cuyo reynado las refieren los mismos Escritores (1).

Lara.

CCXVII. A los tiempos del Conde Don Novela de García Fernandez pertenece la historia, que los Infantes de mas bien debiera llamarse novela, de los siete Infantes de Lara, Caballeros del mismo linage del Conde, como nietos que eran de Gustio Gonzalez, hermano de Nuño Rasura. Cuentan, que hallandose presentes los siete hermanos à las bodas que celebraba en Burgos su tio materno Don Ruy Velazquez, Señor de Villaren, con Doña Lambra, muger principal de Briviesca; ofendida esta Señora por una pendencia que se movió alli mismo entre Alvaro Sanchez, pariente suyo, y Don Gonzalo, el monor de los siete Infantes, le hizo tirar a este por un esclavo, como por desprecio,

<sup>(1)</sup> El Autor de los Anales Complurenses, pag. 311. y 312. El de los Anales Toledanos, rag. 382. El del Cronicon Burgense, pag. 308. El de los Anales Compostelanes, o Tumbe negre, pag. 319. Rodrigo Kimenez , Rerum in bisp. gest.lib. 5. cap. 18. y 19. pag. 90. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, lib. 4. pag.

<sup>89.</sup> Yepes, Cronica de San Benito, tom. 1. Escrit. 8. fol. 21. tom. c. Escrit. 22. fol. 444. Risco, Espaits Sagrada, tom. 36. Instrumenta imsigniera, Instrumento 5. pag. 9. Mariana , Ferreras , y otros . Vease la Coleccion de Lapidas del tiempo de los Godos , cap. 4. art. 6. num.

dre de los Infantes, lo declarase heredero del Señorío de Lara, prohijandolo con la ceremonia ridícula de hacerlo entrar y salir por dentro de la manga de una camisa. Este Moro bautizado, dicen que renovó en Castilla la familia de los infelices Infantes, y sue el principio y sundador del linage de los Manriques de Lara, los quales sin embargo, para prueba de su nobilísima y acendrada nobleza, no necesitan de semejantes historias ó sabulosas, ó inciertas (1).

Raymundo, Conde XIII. de Barcelona. Otros Condes de Cataluña.

CCXVIII. Dos años antes de la muerte del Conde García Fernandez en el de novecientos noventa y tres, falleció en Cataluña el Conde Borrello, como dixe en su lugar, y le sucedieron sus dos hijos, Raymundo y Ermengaudo, el primero en el Condado de Barcelona, y el segundo en el de Urgel. El Conde de Barcelona tuvo el sefiorío poco menos de veinte y cinco años, estuvo casado con Ermesenda, acabó de restaurar la Ciudad, que habia sido destruida por los Moros en tiempo del antecesor, y se enterró en la Caredral de su Corte en el año de mil diez y siete, dexando un hijo solo, que se llamó Berengario. El Conde de Urgel Ermengaudo, apellidado el Cordobes porque munió cerca de Córdoba en batalla de Catalanes con Mores, fue guerreno insigne, acreditó su valor en varios combates que tuvo con los infieles, gobernó con seceptacion general por diez y ocho años hasta el de mil y diez, que sue el de su muerte, y tuvo por hijo y succesor a Ermengaudo Segundo. En tiempo de estos dos Condes falleció Oliva Cabreta, Conde de Besalú y Cerdaña.

<sup>(1)</sup> Alonso el Sabio , Mariana , Saavedra y otros muches.

DE LA ESPAÑA ARABE. entrado el año sesenta y dos de su gobierno, y el de novecientos y noventa de la era christiana. Dexó tres hijos nacidos de Ermengarde su muger, que le sobrevivió, Bernardo, Oliva y Guifredo. Bernardo, apellidado Tainfer, ó Tallaferro, heredó el Condado de Besalú, y lo tuvo treinta años cumplidos hasta el de mil y veinte, en que se ahogó pasando el Rodano, de donde fue trasladado su cuerpo al Monasterio de Ripoll. Tuvo en su muger Toda quatro hijos varones y dos hembras, Guillelmo succesor suyo, apellidado el Gordo, Hugo, Berengario, Enrique, Adaliz y Constancia. Guifredo, à quien tocó el Condado de Cerdana, murió a los treinta y seis años de gobierno en el de mil veinte y cinco, mandandose enterrar en el Monasterio de San Martin de Canigon: estuvo casado con Guisla, y dexó cinco hijos, todos bien colocados, Raimundo, heredero y succesor, Guifredo, Arzobispo de Narbona, Berengario, Obispo de Gerona, Gui-. llelmo, Obispo de Urgel, y Bernardo, Conde de Berga, Señorió dependiente del de Cerdaña. Oliva no tuvo parte en la herencia paterna, porque eligió voluntariamente la vida monástica: gobernó los Monasterios de Ripoll y de San Miguel de Cuxa: fue Obispo de Vique veinte y ocho años: acabó de vivir en el de mil quarenta y siete, y se hizo enterrar en su segundo Monasterio. Nos queda de este Obispo una carta circular, en que comunica á varios Monasterios la desgracia de su hermano Bernardo, Conde de Besalú, que al pasar el Rodano à caballo para ir à casar à su hijo, murió (como he dicho antes) en las aguas de aquel rio. El Príncipe y Padre (dice en ella) que he-

mos perdido, era varon verdaderamente católico, insigne por su bondad y piedad, intrépido en la guerra, hermoso en el cuerpo, agradable en el semblante, dulce en el habla, prudente en los consejos: era hombre de estatura grande: rico, poderoso, valiente y vencedor de muchos enemigos: terrible para los malos, y acariciador de los buenos : padre de los pobres, Principe justísimo y misericordiosísimo, fundador de Iglesias, y bienhechor de Monasterios (1).

# REY XXVI. ALONSO V.

Reynado de Alonso V. Su muger é hijos.

Años 999. CCXIX. L enia el Condado de Barcelona Don Raimundo, hijo de Borrello; el gobierno de Castilla Don Sancho Garces; el Reyno de Navarra Don Sancho el Mayor, y la Regencia de Córdoba Almansor, quando por muerte de Don Bermudo Segundo subió al Trono de Leon su hijo Don Alonso Quinto, que por ser niño de cinco años, estuvo sujeto à la direccion y regencia de sus Ayos Don Menendo Gonzalez y Doña Mayor, Condes de Galicia; hasta que creciendo en edad tomó en su mano las riendas del gobierno, y se casó con una hija de los mismos Condes, llamada Elvira, madre de Don

<sup>, (1)</sup> Monge de Ripoll , Gesta Comitum Barcinonensium , cap. 7. 8. 9. y 10. pag. 541, 542, y 543. Florez , España Sagrana, com. 19. Apendiz 14. pag. 460. 461. Bal 1cio , Collectio veterum monumentoeum , Escrit. 120. 127. 138. 139.

<sup>144, 147, 153, 155, 156 160, 162</sup> 171. 173. 183. 184. 18.. 186. 187. 188. 189. 191. pag. 512.) sig. Vease la llustración ra. num. 14 y la Coleccion de Lápidas del ciempo de los Gedes , cap. 4. art. 7. num. 7.

DE LA ESPAÑA ARABE. Don Bermudo Tercero, que sucedió al padre en el Reyno de Leon, y de Doña Sancha, que se casó con Don Fernando de Navarra. Fue Príncipe religiosísimo, zeloso del culto de Dios, compasivo para con los pobres, y enemigo jurado de los infieles: volvió à edificar y poblar la Ciudad de Leon, destruida por los Moros en tiempo de su padre: puso alli nuevamente la Corte, que por la persecucion de los infieles se habia retirado á Oviedo: mandó restituir á todas las Iglesias y particulares los bienes que liabian perdido con las guerras; y publicó muy prudentes constituciones para el buen gobierno, asi de la Ciudad, como de los estados. Reynó veinte y siete años y seis meses cumplidos, desde fines de Octubre de novecientos noventa y nueve, hasta cinco de Mayo de mil veinte y siete; y aunque murió junto à Viseo, como se dirá mas abaxo, se le dió sepultura en la Ciudad de Leon, donde se enterró tambien su muger Elvira, que salleció en el dia tres de Diciembre del año de mil cincuenta y dos, veinte y cinco años despues del Rey; el qual por consiguiente no puede tener segunda muger, llamada Urraca, como dicen algunos modernos con Lucas de Tuy, y con el testimonio de Diplomas poco seguros (1).

CCXX. En la Primavera del año de mil y dos, que era el tercero del reynado de Don riosa de Chris-Alonso, se juntaron las fuerzas de Leon, Na-

Batalla glotianos contra Almansor en el año de 1001.

(1) Monge de Silos, Crenicen, num. 69. pag. 309. num., 73. pag. \$11. Pelayo , nnm. 5. pag. 485. Rodrigo Ximenez, Rerum in hisp. gest. Tib. 4. cap. 18. y 19. pag. 90. Lucas de Tuy , Cronicon mundi lib. 4. pag. 89. Alonso el Sábio, La Crénica de España, part. 3. cap. 22, fol. 83. Florez , España Sagrada, tom, 16. Serifpura , Escertura to. pag. 455. Vease la Coleccion da Lay pidas del tiempo de los Godos , cap. I. art. 37. n.m. I. 2. Veascla Mustracion 6. num. 24.

varra y Castilla, con el fin de oprimir el orgullo de Mohamad Almansor, que tanto habia afligido á los fieles en los años pasados por las disensiones y discordias de los mismos Christianos. Parece, segun lo que insinua en sus historias Abu Bakero Alcodeo, que los confederados pusieron sitio à Toledo, y Almansor acudió con sus tropas para batirlos y echarlos; pero como no pudiese conseguirlo, prosiguió su camino hácia Castilla con el fin naturalmente de obligarlos à defender su propia casa, y distraerlos asi de aquella empresa. Efectivamente los nuestros levantando el sitio le siguieron los pasos, y alcanzandolo en un lugar, llamado Calatañazor, le dieron una batalla, que fue de las mas sangrientas y horribles, con infinitas muertes por una parte y otra, sin darse jamas ninguno por vencido, ni cansarse de la fatiga de todo un dia, hasta que las tinieblas de la noche obligaron à suspender el combate. Quedó el exército Moro tan menguado y deshecho, y Almansor tan cortado y despez chado, que desampararon todos el campo aquella misma noche; aunque tampoco la huida les valió, porque luego al dia siguiente, reparando los Españoles la falta de los enemigos, les fueron à los alcances, y acabaron con ellos gloriosamente. Mohamad Almansor, fugitivo y enfermo de pesadumbre, se hizo llevar à Medinaceli, donde consumido de dolor y despecho, acabó su vida gloriosa con desastrado fin, en el dia siete de Agosto del mismo año de mil y dos. Las historias Arabigas, y aun Christianas que nos aseguran la época de esta muerte; el epitafio de Alonso Quinto, que insinuan la rota de Almansor, como sucedida en tiemlo, que habia muerto veinte y ocho años antes; ni la regencia del moro i Abdelmalec, que tardó todavia quatro años; Lo que añade Lucas de Tuy, que en el mismo dia de la victoria de los Christianos un diablo en forma de pescador cantaba en las orillas del Guadalquivir con voces de dolor y lamento: en Calatañazor perdió Almansor el atambor, son cuentos ridículos y de romanceros, que afean y profanan la Historia. La victoria, de que acabo de hablar; es la que insimo tal vez el Monge de Cluni Glabro Rodulfo, equivocando à Córdoba con Africa, y dando à Sancho el Mayor el nombre de Guillermo Santo, y el título de Duque de Navarra (1).

Abdelmalec Rey XI. de Córdoba, vencido por los Christianos.

CCXXI. Por muerte de Almansor quedó encargado del gobierno de Córdoba su primogénito Abdelmalec Almodphero, igual á su ilustre Padre en valor y doctrina militar. Luego al primer año de su regencia, para volver por el honor de las armas mahometanas, marchó con exército hasta los muros de Leon, y comenzó á batir la Ciudad; pero no pudiendo resistir á la vehemencia con que le embistieron las tropas castellanas, que irian naturalmente á dar socorro á la plaza, se volvió tan derrotado á su Corte, que en cinco ó seis años no tuvo valor para volver á tomar las armas contra los Christianos. Salió por fin á cam-

<sup>(</sup>a) Abn Bakero Alcodeo, Vestis serica, pag. 20. Abn Abdalla, Ben Alchatib, Vestis acn pieta, pag. 202. Alhomaido y Ben Alabar. pag. 203. El Autor del Cronicon Burgense, pag. 308. El de los Anales Compostelanes, pag. 31%. Gibbro Rodulfo, Historianum sui cemperis, lib. 2, pag. 20. Rodrigo Eimenes, Rodrigo, 20. Rodrigo Eimenes, Ro

rum in Mirp. gest. Lib. 5. cap. 16. y 17. pag. 89. Bisteria Arabam; csp. 31. pag. 26. 27. Lucas de Tuy, Cronicon mundi; Lib. 4. pag. 82. Moret, Mariana, Ferferas, y los demas Historiadores nuestros en sus respectivos lugares. Coleccion de Lápidas del tiempo de los Godos, cap. 2, arx 37. num. 1.

DE LA ESPARA ARABE. campaña segunda vez en el verano de mil y ocho contra el Rey Don Sancho el Mayor. 4 quien Abu-Abdalla, Ben Alchatib llama por equivocacion Rey, de Galicia, debiendo decir de Navarra. Los Leoneses en esta guerra acudirian á dar ayuda á Don Sancho, pues en ella parece que murió el Conde Menendo Gonzalez, Ayo de Alonso Quinto, segun señala la Crónica Lusitana, por época de su muerte el dia seis de Octubre del año de mil y ocho Lugo que volvió Abdelmalec de esta expedicion, que no nos dicen las historias que exito tuvo, si bueno ó malo, falleció en Córdoba à los veinte de Octubre del mismo año, quando contaba de regencia seis años, dos meses. y trece dias (1).

CCXXII. Le sucedió en la regencia su Abdolrahhermano Abdelrahman, Príncipe (dicen) muy man IV. Rey XII. de Córvicioso, entregado á vino y luxuria, á quien doba. los. Arabes por desprecio llamaban Schangiul; que Rodrigo Ximenez interpretó Sanciolo, 6 Sauchacito. Luego à los principios de su gobierno salió de Córdoba con exército contra Mahomad Almahadi, que por ser Principe de la sangre real, y nieto de Abdelrahman Tercero, alegaba sus derechos à la Corona. Sabiendo este su rival, que la Corte quedabación pocas tropas y pertrechos, y al mismo tiempo estaba descontenta de su nuevo Regente; en lugar de esperarlo à batalla, torció camino, se echó de repente sobre la Giudad, tomó la fortaleza, se apoderó de la plaza, y aunque le

. Oo 2

<sup>(1)</sup> Abu Abdalla, Ben Alcatib, Vestis acu picta, pag. 202. Alhomaido, pag. 203. El Autor del Crenicon Lusicanum , pag. 417. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap.

<sup>31.</sup> pag. 27. Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 17. pag. 89. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, pag. 88. Ocros muchos. Vease la Ilustracion 4. aun. Ct.

eran contrarios los Soldados de Berberia, que tenian mucho partido en Córdoba, logró sin embargo, que los Ciudadanos no solo lo proclamasen Rey, sino fambien, che volviendo el Regente à la Ciudad, se le echasen todos encima, y le diesen la muerte. Acabó con esto de vivir Abdelrahman el Quarto à quince de Febrero del año de mil y nueve, à los tres meses y veinte y seis dias de gobiernosy con él acabaron de reynar los de la familia de Amer, que con el pretexto y título de Regentes se habian apoderado del Trono, teniendo escondido (como dixe, hablando de Almansor) al legítimo Rey Hefcam Segundo, apellidado Almovaiedo (1).

Mohamad de Córdoba.

CCXXIII. El nuevo Rey Mohamad, no Ir. Rey XIII. teniendose por seguro en el Trono, mientras viviese el Rey Hescham, que aunque retirado y no visto de las gentes, todavia estaba yivo; mandó dar la muerte à uno que se asemejaba al desdichado Príncipe, y hacerle exêquias muy honrosas; como si fuera el mismo Rey, para que el Pueblo lo tuviera por muerto. El ardid sin embargo no le aseguró la quietud, ni le alargó mucho la vida, porque llegando en breve à ser aborrecido de muchos por sus liviandades, y mal gobierno, se aumentó el partido de los Berberiscos, que siempre le habian sido contrarios; y un dia de repente, tomando las armas los descontentos; entre otros desafueros le quemaron las puertas del Alcazar. Mohamad con sus tropas acudió luego à la desensa, echó à los revoltosos de la Ciudad.

<sup>. (1)</sup> Ben Alcathib, y Albomaide, rio Arabum en el lugar citado. Yespag. 203. Rodrigo Ximenez , Histo . . se la limeracion 4. num. 12.

DEILA ESPANA ARABE. dad, y al otro dia, como los viese fuera de los muros en orden de batalla, salió con el exétcito contra ellos, y logrando despues de dos dias de combate prender al caudillo, que era un cierto Hescham, llamado por otros Issen, le hizo cortar la cabeza. Enfurecidos mas que antes los de Berbería, negaron todos la obediencia à Mohamad, y nombrando por Rey à Soliman Almostain Billa, hijo de Al-Hakemi de la antigua Casa Real de los Ommiaditas', dieron principio à una guerra civili, que poco à poco fue desmembrando y consumiendo el poderoso Reyno de los Miramamolines (1).

CCXXIV. En la guerra que se encendió entre los dos Príncipes rivales, el Conde Don Sancho de Castilla, movido con regalos y buena cantidad de dinero tomó partido por Soliman, y juntando sus tropas castellanas (que tianos Findel el Historiador Ben Alchatibo llamó gallegas) con las del Principe Mahometano, marchô con todas ellas para Cordoba, de donde salió Mohamad inmediatamente para impediale sus designios con una batalla. Se encontraron. y pelearon los dos exércitos baxo un monte que los Arabes llamaron Cantos ; y questros Historiadores Camiche y fine tal el corage y denuedo de los de Castilla y sus confedes rados, que por confesion de los mismos Aral bes mataron en la accion à veinte mil Cordobe ses, y persiguiendo al Rey hasta dentro de la Ciudad, y de su mismo Alcazac, lo obligaron a meterse, o mas bien esconderses en una casa de un Toledano, con quien secretamente se esdapci

**Discordias** civiles de los Moros, en que tomaron partido los Chrisreynado Mohamed.

<sup>(1)</sup> Alhomaido, y Ben Alchathib, pag. 203. # 204. Abn Bakero , Veseis serica, pag. 31. Rodrigo Aime-

nez , Historia Azabum ,

HISTORIA CIVIL á Toledo. Aqui Mohamad recogió mucho número de Moros hasta treinta mil, y un cuerpo de nueve mil Christianos, que segun los nombres de sus Generales Bermudo, Raymundo, y Ermengando, serian Leoneges y Catalanes. Se acampó con este exército en un lugar que llamaban Acbat, Albacar, distante de Córdoba diez leguas; y como los partidarios de Soliman: hubiesen, ya despedido a los. Castellanos por juzgarse seguros con la victoria pasada; facilmente los batió, y puso en huida, y se entró victorioso en la Ciudad. Si se hubiese contentado Mohamad con la Corona conseguida sin querer mas venganza del enemigo, Hop hubiesq despedido tan pronto, como lo hizo, al Conde Raymundo y demas Christlanos ique le guardaban las espaldas; quizá su reynado hubiera sido largo y dichoso, porque Soliman, perdidas ya las esperanzas de poderle venger segunda vez / habia tomado el rumbo de Algecira contdesignio de embarcarse para Martuecos: La ambiciosa soberbia del vencedor volvió à dar vida al vencido, porque yiendo este, que el rival le seguia los pasos aun despues de haberlo reducido à tan mal estado, sach fuerzas de flaqueza, y peleando combufurioso y desesperado ; lo persiguió con la muerte en las espaidas desde las vecindadesorde Farifa hasta Córdoba, y luego con la poca gente que tenia, le sitió la Ciudad. Volviendo con esto los Besberiscos à cobrar alientoi; con el fuego que estos encendian dentro de lambas y elide los situdores por defueras se vió Mohamad en tales riesgos, y tan á la orilla del precipicio, que para salvar la vida y comover à los Ciudadanos contra Soliman, no

DE LA ESPARA TARABE. no se le ofreció otro medio sino el de sacarál público al infeliz Rey Hescham tenido de to-- dos por muerto. Los ieunucos de palagio, que vieron vivo a su Reyry comenzaron a devantar voces de júbilo, y aplaudiendolos la mayor parte del pueblo, lo pusieron en el Trono, y lo reconocieron por Soberano con igual desdoro y sonroxo de los dos prétendientes. Heschain de alli d'ipocosameses; asseguindoude la il su min aceptacion del público; dizo degollarla Moha-"" Moha-"" mad, querryallos enmicos tenian presolymas niatado, y mandó que puesta su cabeza sobre / walk una pica, la paseasen primero por la Giudad, y despues la llevasen à Soliman, para que por temor de semejante castigo se rindiese y isujetase voluntariamente. El reynado infelicisimo de Mohamad duró mieve meses, y veinte dias, desde quince de Febrero del año de mil y nueve hasta cinco de Diciembre del mismo año, en que sue ila exaltacion de Hescham. despues de haberle tenido oculto timinta y ires años dos meses ayrcinco dias (D) a noirel re

CCXXV. El Rey Hescham Almovaiedo, amado de todo el pueblo por su natural afa- Rey XIV. de bilidad, y por ser de la sangre de los antiguos Reyes; tomo por su Alhagib of Wirey al General Alhameri, que ya ip habia sido del antecesor; guarneció todos dos castillos y fortalezas para seguridad de sus estados; paseaba á caballo frequentemente, para que lo viesen los Ciudadanos y que habian estado tantos años sin verlo; y hubiéra sidordespues de ran larga in-A Content of Rey Hescham, containing

Christmos. y le da su .

Hescham II.

(1) Abu Bakero , Vestis serica , pag. 51. Bin Alcatib, Ben Alabar, Mhomaide, Pag. 709. y:204. Rddrigo Ximenez, Historia Mrabum,

cap. 33. 34. 35. pag. 28. y 29. Bl Autor de los Anales Compostelanes, Pag. 319. El del Cronicon Burgense, 

selicidad el mas selíz de los Reyes, si hubiese logrado extinguir las dos facciones poderosas, que todavia dominaban, una en Andalucia en favor de Soliman, y otra en Toledo por la succesion del Rey Mohamad difunto, cuvo hijo Abdalla, llamado por otras Obeidalla, fue reconocido alli por Soberano (1).

tadas por los Christianos.

v le da su hermana.

Guerras ci- CCXXVI. Las discordias civiles de los viles de los Moros, al paso que iban debilitando las fuer-Moros, fomen- zas del Imperio Arabe, hubieran acrecentado el poder de los Príncipes Christianos, si estos Alonso V. no se hubiesen mezchado en las guerras de los toma partido Pretendientes, ó en caso de tomar las armas por Abdalla, contra alguno de ellos, hubiesen ido acordes y unidos, y procurado mas bien el provecho propio que el de los enemigos de la Religion. Pero lo cierto es, que el Rey de Leon, y los Condes de Castilla y Cataluña, sin contar el uno con el otro, tomaron partidos diferentes, con masidaño que ganancia de la Christiandad ze de si mismos. Alonso Quinto por falta de reflexion y consejo, pues no tenia entonces sino catorce ó quince años, y su Consejero y Regente Don Menendo Gonzalez ya habia muerto; dexandose arrastrar de las promesas ó dadivas del Rey de Toledo, no solo se coligó con. A a los principios del año de mil y diez, sino que le dió tambien por Esposa á su propia hermana Teresa para estrechar mas la amistad con los vinculos del parentesco. Este casamiento, si se esectuó, hubo de durar poco tiempo le pues en el mes, de Noviembre del año siguiente, el Rey Hescham, con exército d٥

<sup>30.</sup> y sig. Alhomaide . Supplemen-(1) Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap. 36. 37. y 38. pag. ### , Pag. 206. 1

DE LA ESPAÑA ARABE. de Cordobeses y Castellanos, sujetó la Ciudad de Toledo, y llevandose prisionero à Córdoba al Rey Abdalla, lo condenó a muerte. Pelayo Obispo de Oviedo refiere en su Crónica, que la Infanta de Leon fue à casarse contra su voluntad, y que Abdalla, castigado de Dios con enfermedad mortal por haberla querido forzar, reconoció su pecado, y mandó luego que la volviesen à su hermano con Real acompañamiento, y con equipage de camellos cargados de joyas y oro, y de riquisimas telas y vestiduras. Puede ser que esto sucediese, porque el Rey Moro, para conseguir la mano de Doña Teresa, habria prometido (como es natural) hacerse christiano, y despues sin cumplir su palabra, pretenderia efectuar el matrimonio. Pero de qualquier modo que haya sido, lo cierto es, que la Infanta tomó el hábito religioso, y murió en el Monasterio de San Pelayo de Oviedo à veinte y cinco de Abril del año de mil treinta y nueve. Ferreras tuvo por inverosimil el casamiente de Doña Teresa con Abdalla Rey de Toledo, por que supuso con errada cronología, que quando pudo hacerse el matrimonio, el Rey Abdalla ya estaba muerto (1).

CCXXVII. Como Alonso Quinto tomó partido por el Rey de Toledo, asi parece, toman que lo tomaron por Soliman los Condes de tido por Soli-Gataluña; pues en el año de mil y diez, al man. mismo tiempo que las tropas de este preten-

. 'TOM. XII.

' (t) Pelayo, Cronicon, num. 2. pag. 483. El fintor del Crenicen Complutense, pag. 312. Rodrigo Ximenez, Historia Arabam, cap. 38. pag. 32. Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 18. pag. 90. Lucas de Tuy, Cronicon mundi lib. 4. pag. 89. Ferreras, Histoire d' Espagne : tom. 34 šig, rr. al año rorg, pag. 134. Otros muchos. Vease la Coleccion de Lapidas del trempo de los Godos, cap. Li art. 36. num. 3.

Los Condes

diente iban haciendo excursiones por los contornos de Córdoba, los Catalanes con su Conde de Barcelona Don Raymundo hijo de Borrello se pusieron con buen exército baxo los muros de dicha Ciudad; pero con tan desgraciado fin, que quedaron muertos en aquella iornada muchos Señores de los mas distinguidos, asi eclesiasticos como seglares, y entre ellos Ermengaudo, Conde de Urgel, y tres ilustres Obispos, Ethio de Barcelona, Arnulso de Vique, y Othon de Gerona. La batalla se perdió en el dia primero de Septiembre del año de mil y diez, fecha que se halla expresada en el epitáfio que pusieron á Othon los Monges de San Cucufate, y que se conforma enteramente con la Crónica de los Condes de Barcelona, y con la serie de las historias arabigas. De aqui resulta, que se equivocaron Estevan Balucio, y nuestros historiadores modernos, diciendo, que la guerra de los Catalanes fue para echar de Córdoba á Soliman, y volver á dar el Cetro á Mohamad Almohadi; pues en dicho tiempo no refinaba en Córdoba Soliman, sino Hescham Segundo; y Mohamad no podia volver á reynar, habiendo ya muerto algunos meses antes (1).

Sancho Conlo toma por el Rey Healham.

CCXXVIII. El pretendiente Soliman, desde de Castilla pues de la desgracia de los Catalanes sus confederados, pidió el favor de Don Sancho Conde de Castilla, con cuyas armas un año antes habia quedado vencedor en la famosa batalla

> (r) Anonimo, Gesta Comitum Bercinonensium, cap. 8. pag. 542. El Autor del Fragmensum historia aquitanica . pag. 80. Vease la Colocçion de Lapidas del tiempo de los codos, cap. 2. art. 3. 5. 6. num. I.

Balucio , Marca Hispanica Libr Quartus , pag. 422, Mariana Hist. gen. de España, tom. 1. lib. 8. cap. 10. pag. 389. Ferreras , Histoire & Lifagne, tom. 3. siglo it. al ano 1010, pag. 127. y 128, Otros.

DE LA ESPAÑA ARABE. de Cantiche; y lo mismo solicitaba desde Córdoba el Rey Hescham, apurado de la ham. bre y carestía que le ocasionaban las armas del rival con las talas que iba haciendo de continuo por los contornos de la Giudad, y por todas las odillas del Guadalquivir. Como el Conde para asegurar buen partido se mantuviese perplexo, resuelto á dar ayuda á quien mas cara la comprase; determinó por fin el Rev Hescham en el mes de Agosto del año de mil y once (ique los Anales Toledanos equivocaron con el de mil veinte y uno, y la Crónica de Burgos con el de mil veinte y tres) restituir à Castilla las mejores plazas que habia conquistado Almansor, en particular las de Osma, Coruña, Gormaz, y San Estevan, y aun prometerles otras para despues de la guer-22, dandole entre tanto cincuenta rehenes para seguridad de su palabra. Los Castellanos en consequencia se declararon por el Rey de Córdoba; y este que por temor se habia mantenido hasta entonces sobre la defensa sin salir á ofender al enemigo ni à sus partidarios; se resolvió desde luego á sacar el exército á campaña, poniendo antes en cadenas á varios Príncipes de la sangre real, que fomentaban la sedicion y distribuyendo entre los Ciudadanos rodos los haberes de dichos presos para tener al pueblo mas contento y aficionado. Efectivamente el exército de Soliman, que poco antes habia saqueado à Ecija y Carmona, y estaba entonces sobre Sevilla, se viò precisado á levantar el sitio de esta Ciudad, y salirse á largos pasos de Andalucia hasta llegar á Calatrava; en cuya Ciudad y contornos se mantuvo algun tiempo sosegadamente, porque en-Pp 2 tre

tre tanto las tropas del Rey Hescham con las de Castilla habian marchado á Toledo (como dixe antes) contra el Rey Abdalla, cuya prision sucedió en el mes de Noviembre del mismo año de mil y once (1).

Fin del reynado de Hescham II.

CCXXIX. Viendo Soliman el mucho poder del Cordobes por la ayuda que le daban las armas de Castilla, hizo tratado de alianza con el Gobernador de Guadalaxara, y con Almonder, que tenia á su cargo la Ciudad de Zaragoza. Con las tropas auxîliares de estos dos rebeldes, y con las que ya tenia de Soldados Berberiscos, sitió formalmente la Ciudad de Córdoba, cegó sus fosos con el mayor peligro para poderse acercar á los muros, y arrimó desde luego las escalas para entrarse en la plaza. Aunque al principio los sitiadores fueron rechazados con mucha fuerza y constancia; hubo sin embargo traidor, que les abrió una puerta, por donde entraron de tropel, quemando tiendas y casas, y matando infinita gente, hasta que los Ciudadanos al tercer dia dexaron de hacer resistencia, y se rindieron. Soliman con sus Guardias ocupó el Alcazar, y los Berberiscos la Ciudad, echando fuera de las puertas à los Ciudadanos, y envuelto con ellos al Rey Hescham, que pasó fugitivo el mar para acabar en Africa sus dias, aunque otros dicen, que murió alli mismo sin tener tiempo para refugiarse. Sucedió esta memorable accion en el dia veinte y seis de Abril del año de mil y trece, que es el que

U.3

308. El Autor de los Anales Comflutenses, pag. 312. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap. 36. 37. y 38. pag. 30. y 31.

<sup>(1)</sup> El Autor de los Anales Comportelares, 6 tembe negre, pag. 319. El del Cronicon de Cardeña, pag. 371. El de los Anales Toledanes, pag. 384. El del Cronicon Burgenee, pag.

DE'LA ESPAÑA ARABE. Ilamo Leon Africano año de la guerra de Córdoba; y por consiguiente el reynado de Hescham (sin contar el largo tiempo de su inaccion, baxo la regencia de los Ameritas) duró tres años, quatro meses, y veinte y un

dias. (1).

- CCXXX. El vencedor Soliman reconoci- Soliman Rev do por Rey teniendose ya por seguro, y li- XV. de Córbre de competidores, se entregó à toda diver- doba. sion y delicia, mientras bramaban por una parte los Eunucos por haber perdido á su Soberano, y gemian por otra los infelices Cordobeses, de cuyas casas y haciendas por concesion del mismo Rey se habian apoderado los Berberiscos. Ademas de vivir descuidado entre tantos subditos descontentos cometió el error (aunque nacido de gratitud y buen corazon) de dar los gobiernos de Algecira y Ceut ta á dos Generales suyos muy valientes, pero igualmente ambiciosos é ingratos, Al-Cassemo, y Alí, hijos de Hamut insigne Oficial. Alí, que era el menor de los hermanos, con el pretexto de vengar la muerte de Hescham, que le habia escrito (dicen) antes de morir, pidiendole su favor y amparo; dirigió varias cartas à uno de los principales Eunucos Ilamado Chairan, animandolos à todos à la sedicion, y haciendoles mil promesas, para que le diesen la Corona. Efectivamente los Eunucos tuvieron congreso en Orihuela, y levantaron exército: se ganaron las voluntades de los Murcianos; echaron á los Berberiscos de Bae-

pag. 268. Rodrigo Ximenez, Historia Arabam, cap. 38. y 39. pag. 32. Vease la Ilustracion 4. num. 14.

<sup>(1)</sup> Abu Bakero, Vestis serica, pag. 51. Alhomaido, Supplemenrum , pag. 205. Leon Africano , De viris illustribus apud Aabes, cap. 8.

HISTORIA CIVILI 302 Baeza, Jaen, y Arjona; se apoderaron de Almeria despues de veinte dias de sitio; sujetaron a Malaga con su Gobernador Amero; y en ella se coronó Alí, tomando el renombre de Alnassero Ledinalla. De aqui marcharon todos los partidarios del nuevo Rey para la conquista de Córdoba, y como Soliman les saliese al encuentro, le ganaron dos batallas seguidas, y por fin haciendolo prisionero, entraron triunfantes en la Ciudad, y lo privaron del Reyno, y de la vida, dando la muerte al mismo tiempo à su padre y hermano, para que no quedase ninguno de la familia. Acerca de la época de este suceso se nota en los Autores la diferencia de un dia, señalando unos el sabado dia treinta de Junio, y otros el domingo siguiente, que era primero de Julio del año de mil y diez y seis, porque Alí ganaria en sabado la batalla, y al otro dia condenaria à muerte à Soliman, cuyo reynado, segun esta última fecha, duró tres años, dos meses y cinco dias (1).

Alí Alnassero Rey XVI. de Córdoba.

CCXXXI. Alí Alnassero Ledinalla, hombre alto, macilento, de ojos negros, guerrero valiente, fue Príncipe justo, liberal, y amado de todos; pero por su natural ingratitud (vicio tan comun entre los hombres, siendo el mas contrario à la razon humana) se olvidó del Eunuco Chairan insigne bienhechor suyo, que entonces era Gobernador de Almeria, no cumpliendole ninguna palabra de las que le habia dado. Indignado Chairan se apoderó de una parte del Reyno de Granada desde Almeria has-

<sup>(</sup>t) Abu Bakero Alcodeo, Vestis serica, pag. 51. Abu Abdalla, Alhomaido, y Ben Alabar, pag. 205. y

y 206. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap. 40. 41. pag. 32. y 33. Vease la Ilustracion 4. num. 15.

DE LA ESPAÑA ARABE. ta Guadix; hizo alianza con Almonder Gobernador de Zaragoza, que aspiraba á la Soberania en su provincia; y marchó con exército hácia Córdoba. En el combate que tuvo con los Cordobeses junto à los muros de la Ciudad; quedaron sus armas vencedoras; pero comó no pudo pasar adelante, por haberse disgustado con Almonder, hubo de suspender las hostilidades hasta lograr la ayuda de algun otro. Mientras estaba para tratar de esto con Abdelraman Almorthada, hijo de Mohamad, y nieto del Rey Abdelraman Tercero, à quien habia pensado ofrecer el trono; el Rey informado del proyecto, lo hizo perseguir por sus tropas, que por fin lo alcanzaron, y dandole una batalla lo pusieron en huida. Gozoso Alí de esta: victoria, se dispuso para ir en persona con su exército à sitiar à Jaen, donde estaba Almorthada el destinado para Rey: mas estando ya las tropas en movimiento, tres criados de su mayor confianza, los dos Eunucos, y el otro Dalmata, Esclavo, cohechados, segun parece, por Chairan, le dieron la muerte en el baño en el dia veinte y uno de Marzo del año de mil diez y ocho, á los veinte meses y veinte dias de reynado (1). 12 😳

CCXXXII. Su hermano Al-Cassem, que estaba em Sevilla, acudió luego a Córdoba, y Rey XVII.de reconacido apor Rey, condenó a muerte a los regicidas adrizo trasladar el cuerpo de su hermano à Ceuta su antigua Plaza de gobierno, y le construyó alli un sepulcro magnifico en el-Foro lanario. Aunque no halló dificultades en

Al-Cassem

<sup>(1)</sup> Ben Alcharid, Biblioreca, cap. 42. pag. 34. Vease la Ilustra-ag. 206. Vestis den piera pag. 205. cion 4. num. 16. pag. 206. Vertis fen picta pag 205. Rodrigo Kimenez-Historia Arabum,

su primera entrada y exâltacion, vivió sin embargo con el mismo desasosiego que su hermano difunto, por motivo de dos rivales que tenia; el uno Abdelrahman Almorthada, que con el favor del Eunuco Chairan habia atrahido á su faccion los reynos de Aragon, Valencia, Murcia, y Granada; y el otro Príncipe Jahia hijo del difunto Alí, que con su cortesania y liberalidad supo ganarse las voluntades de muchos Cordobeses, de suerte que llegaron à proclamarle Rey, en tiempo que Al-Cassem se habia ausentado por pocos dias para ser reconocido en Sevilla. Con estas diferencias se encendió una guerra terrible en el reyno de Granada entre los Eunucos y Berberiscos, que defendian los primeros à Almorthada, y los segundos á Al-Cassem; y otra guerra no menos sangrienta dentro de la misma Ciudad de Córdoba entre los naturales de Berbería defensores de Al-Cassem, y los antiguos Cordobeses partidarios de Jahia, que por huir de la guerra se habia retirado á su gobierno de Malaga. Los Berberiscos vencieron la guerra en Granada, dando la muerte à Almorthada en la misma Capital de aquel Reyno; pero vencidos en Córdoba, se huyeron con Al-Cassem á Sevilla, con la vana esperanza de que los recibiese aquella Ciudad, por haber ellos antes solicitado, que en mil y quinientas chas se les dispusiese alojamiento. Mientras contiduaban su guerra en Andalucia y Granada las'dos facciones de Al-Cassem, y de Jahia; aunque por fin la victoria se declaró por el segundo, que dando preso el primero, sin embargo los Ciudadanos de Córdoba para quitar questiones, juzgaron mas conveniente rechazar a entrambos,

DE LA ESPAÑA ARABE. bos, ya que ninguno de ellos estaba en la Corte; y nombraron por Rey à un Principe de la ·Casa Real de los Ommiaditas, llamado Abdelrahman Abulmetrefo, hijo de Hescham, y hermano del Rey Mohamad Almahadi. El nombramiento se hizo à fines de Noviembre, 6 principios de Diciembre del año de mil veinte y tres; pero con todo, las historias Arabigas no empiezan à contar su reynado hasta el veinte y cinco de dicho mes de Diciembre, porque en ese dia naturalmente sucedería la prision del antecesor. Segun estas cuentas Al-Casem reynó cinco años, nueve meses y quatro dias (1).

Abdelrahman, Quinto de es-CCXXXIII. te nombre entre los Reyes de Córdoba; era man V. Rey Príncipe bueno, ingenioso y eloquente; pe- Córdoba. ro fue malquisto desde los primeros dias por haber encarcelado à varios Señores de la Ciudad, que en el congreso que se tuvo para nombrarle Rey, le negaron su voto. Fue tan mal recibida esta venganza, que algunos Berberiscos, con inteligencia del mismo pueblo, escalaron los muros de Palacio, y dandole la muerte en sus mismas estancias, lo enterraron sin honor en una casa de los Arrabales en el dia once de Febrero del año de mil veinte y quatro, à los quarenta y siete dias de su reynado (2).

CCXXXIV. Mohamad Almostacfi, primo hermano y succesor del difunto, fue hombre III. Rey XIX. TOM. XII. Qq

Abdelrah-XVIII.

Mohamad tan

<sup>(1)</sup> Abu Abdalla Ben Alchathib , pag. 205. 206. Rodrigo Ximenez , Historia Arabum , cap. 43. Y 44. pag. 34. y 35. Vease la llusgracion 4. num, 17.

<sup>(2)</sup> Abu Abdalla, pag. 206. Ben Alabar, pag. 207. Abu Bakero, pag. 51. Rodrige Ximenez , Historia Arabum, cap. 44. pag. 367 Veaso La llustracion 4. num. 18.

tan deshonesto y vicioso, que de él no nos queda cosa memorable fuera de sus muchas torpezas, mas dignas (dice Alhomaido) de ca-Îlarse, que de referirse, no solo por no ofender los oidos de la gente honesta, sino tambien porque los vicios de los Príncipes, como suelen quedar sin castigo, sirven à varios de exemplo, y à otros muchos de escusa. Era Príncipe tan inútil, y enemigo de todo cuidado, que por el mal estado de los negocios públicos, lo obligó el pueblo á renunciar la Corona en el dia veinte y cinco de Junio, poco mas ó menos, del año de mil veinte y cinco, habiendo reynado solos diez y seis meses y catorce dias. Se retiró à vivir en Uclés, donde sus mismos domésticos le dieron veneno para robarle los tesoros que habia acaudalado (1).

Jahia , Rey doba.

CCXXXV. Por la dexacion de Mohamad XX. de Cór, aspiró á sucederle el Príncipe Jahia, hijo del Rey Ali, y sobrino del Rey Al-Casem, que años atras (como se dixo) habia, pretendido va la Corona. Aunque los Cordobeses generalmente le eran amigos, parece sin embargo que tratandose de recibirlo hubo diversidad de opiniones, pues Alhomaido pone el principio de su reynado en la egira quatrocientos diez y siete, año de mil veinte y seis, que es decir unos ocho ó nueve meses despues de haber renunciado Mohamad. Tambien puede ser que lo recibiesen desde luego, y que Alhomaido cuente su reynado desde el dia de la muerte del antecesor, que pudo muy bien tardar los ocho ó nueve meses insinuados. Lo cier-

<sup>(1)</sup> Abu Abdalla y Alhomaido, teria Arabum , cap. 45. pag. 36. pag. 207. Rodrigo Kimenen, His-Vease la Illutracion 4. num. 19.

DE LA ESPAÑA ARABE. cierto es que el Rey Jahia, é por diversion, ó por otro motivo, quiso ir à Málaga, donde tenia casa, y alli acabó su vida y reynado á ocho de Mayo del año de mil veinte y siete, tres dias despues de la muerte de Alonso Quinto, y un año, diez meses y trece dias despues de la dexacion de Mohamad, aunque Rodrigo Ximenez le da vida mas corta (1).

CCXXXVI. Mientras ardian en la España Arabe tantas guerras civiles por la succesion de varias Ciudala Corona, varios Gobernadores de Provin des Mahomecias y Ciudades se valieron de la confusion y tanas. rebato para su propio provecho, negando la obediencia à la Corte, que no podia velar lo bastante ni aun sobre si misma, y apropiandose la independiencia y soberanía. En los años de que aqui se trata, que son los del reynado de Alonso Quinto, se levantaron con el mando los Gobernadores 'de Granada, Almeria, Ecija, Murcia, Denia, Valencia, Zaragoza, Toledo y Badajoz, y el de una pequeña provincia, llamada entonces Al-Salla, que, como se verá en las Ilustraciones, no estaba situada en Valencia, ni Aragon, ni tampoco en la Mancha, sino en el Reyno de Córdoba al norde te de la Capital; El primor Príncipo de Granada fue un Visir del Rey Soliman, llamado Habus, hijo de Macsan, natural de Africa, que empezó à dominar en el año de mil y trece, y despues de seis años de señorio se volvió á su patria, dexando por sucesor á su sobrino Habus, cuyo reynado duró diez y ocho años hasta el de mil treinta y siete, que sue el de su Qq 2 muer-

tracion 4. mum. 10. (r) Alhemaide pag. 208. Rodri-Nimenez cicido. Vease la Ilus-

muerte. El fundador del Reyno de Almeria fue el eunuco Chairan, natural de Dalmacia, en el año de mil diez y seis; y su inmediato succesor fue otro Dalmata, llamado Zohairo, que fundó tambien los reynos de Murcia y Denia, y tuvo los tres dominios juntos hasta el año de mil cincuenta y uno, en que le mataron. De los Reyes de Écija no nos queda sino el nombre de Mulei Almansor, que lo era por los años de mil y veinte. Valencia debe los honores de Reyno à tres Oficiales Dalmatas de familias desconocidas, Modfero, Mobareco y Lebibo, que reynaron, segun parece, uno tras otro, desde los primeros años de la guerra civil, hasta el de mil y treinta. Almonder Altagibi, Rey de Zaragoza, fundó su Principado por el mismo tiempo, y murió en el mes. de Septiembre del año de treinta y nueve. El Reyno de Toledo comenzó à cinco de Diciembre de mil y nueve por un hijo de Mohamad Segundo, Rey de Córdoba, llamado Abdalla: pero como los Cordobeses lo echaron del Trono antes de dos años, puede tenerse por fundadora de dicho Reyno la casa de los Zenones, cuyo primer Principe Ismael, hijo de Abdelrahman, empuñó el cetro despues del dia veinte y seis de Abril del año de mil y trece. El primer Rey de Badajoz y Portugal fue Saburo ó Sapor, criado de Alhakem Almostansero, Rey de Egypto, cuyo reynado puede suponersa que duró unos veinte y un años, desde mil y nueve, hasta mil y treinta. Hozail Abu Meruan, hijo de Razin, Guerrero muy yaliente. que se hizo rico y poderoso con sus excursiones militares, en el año de mil y diez 6 mil y once, fundó el Reyno de Alsalla, cuyos hijos

DE LA ESPAÑA ARABE. 300 jos y nietos (como se verá mas abaxo) lo conservaron por mas de noventa años (1).

CCXXXVII. Mientras estuvieron ocupados los Gobernadores y Príncipes Arabes en de Moros por derribarse unos a otros, y fomentar cada uno su propia ambicion, descuidaron enteramente de la guerra contra los Christianos, que habia sido casi siempre la ocupacion mas comun y gustosa de los Reyes de Córdoba. Solos los Moros de las Islas Baleares, que por estar separados del continente tendrian menos parte en las facciones de la Corte, y vivirian mas tranquilos, solian molestar las costas de Francia y Cataluña, de suerte que por este motivo el Obispo Berengario de Elna trasladó su Catedral de la Ciudad baxa à la alta; aunque tampoco valian semejantes precauciones, porque de quando en quando se metian armados tierra á dentro, y llegaron una vez hasta Manresa, donde hicieron infinito daño en haciendas, Iglesiasy casas. Esto sucedió poco antes de la muerte de Don Raimundo, Conde de Barcelona, que falleció (como dixe) en el año de mil diez

y siete (2). . CCXXXVIII. Berengario Segundo hijo y Berengario II. y ocho años hasta el de mil treinta y cinco: es Otros Condes tuvo casado con Sancha, hija del Conde San- de Cataluña. cho de Castilla, de cuyo matrimonio dexó quatro hijos, Raymundo Berenguer, que le su-

cedió en el Condado de Barcelona; Guillelmo, que heredo el de Manresa; Sancho, que

Excursiones

: se:

<sup>(1)</sup> Vease al fin de la España (2) Balucio Collectio vererum Arabela Ilustracion 3. y la Coleccion monumentorum, Escritura 193. phg. de Lápidas del riempo de los Godos 2032. Escrit. 272, pag. 2148, esp. 5. art. 278um. 52

<sup>(1)</sup> Balucio Collectio veterum

HISTORIA CIVIL 110 se hizo Monge, y fue Prior de San Benito de Bagés, y Estefania, muger de Don García Tercero de Navarra. Doña Ermesenda, madre del Conde, à quien el marido habia encargado antes de morir el buen gobierno del Principado, y la tutela del hijo, pensó desde luego en impedir los daños que hacian los Moros por las costas de Cataluña; y como los Normandos eran poderosos, y estaban entonces puntualmente por los mares de España infestando las playas de los Mahometanos, hizo alianza con ellos, y logró por este medio sujetarlos, de suerte que un Rey Moro, llamado Museto, que lo seria de Mallorca, se hizo tributario de los Condes de Barcelona. Ademaro Cabanense, que habla de este suceso, refiere que la Condesa de Barcelona en el tratado que hizo con Rogerio, General de los Normandos, le dió por esposa á su hija, sin añadir ninguna otra circunstancia, ni decirnos el nombre de la Princesa Catalana. La conjetura de Esteban Balucio, que sospechó se llamaria Papia, por ser este el nombre de la segunda muger de Ricardo, Rey de los Normandos, no tiene apariencia de verdad, porque consta, no solo por Ademaro, pero tambien por el Autor Anónimo de la antigua historia Aquitanica, que el Normando que se unió con los Christianos para sujetar à los Moros, no fue el Rey Ricardo, sino el Goneral Rogerio. En la alianza y guerra, de que acabo de hablar, tendrian tambien parte los Condes subalternos de Cataluña, entre quienes entonces se distinguian por su poder y nobleza los de Urgel, Besalú y Cerdaña. Ermengaudo Segundo de Urgel, hijo del célebre Conde del mismo nombre, tuvo el señorio veinte

7

DE LA ESPAÑA ARABE. y ocho años, hasta el de mil treinta y ocho. que fue el de su muerte en Jerusalen, de cuya romería le vino el renombre de Peregrino. Raymundo, Conde de Cerdaña, hijo y succesor de Guifredo, tomó el mando en el año de mil veinte y cinco, y murió en el de mil sesenta y ocho, de cuyas fechas, sino estan erradas, resulta que los años de su gobierno fueron quarenta y tres, tres años mas de lo que se lee en las actas de los Condes de Barcelona, segun la edicion de Balucio. Dexó en su muerte dos hijos, Guillelmo, que le sucedió en el Condado, y Enrique, valiente Oficial, padre de dos hijas, la una casada con el Conde de Pallares, y la otra con el Vizconde de Landres. El Conde de Besalú Guillelmo el Gordo, casado con Adelaida, vivió en el Condado treinta años no cumplidos, desde el de mil y veinte, en que murió su padre Bernardo Tallaferro, hasta el de mil cincuenta y dos. Heredó el Condado su segundo hijo Bernardo, porque el primogénito, llamado Guillelmo y apellidado el Narigon, joven iracundo y mal sufrido, fue muerto por la voluntad de los Grandes, y aun con acuerdo (dicen) de su hermano menor (1).

CCXXXIX. El año de mil diez y siète, Sancho, Conmemorable en las historias de Cataluña por la de de Castimuerte del Conde Don Raymundo, y exalta- lla. Muertes cion de su hijo Berengario, pretenden algunos fabulosas que se le atribuhaberlo sido igualmente en Castilla por la mu- ven.

pica , Biber Buartus, aliano rosti col. 429. Yepes, Crénica de San Benice, tom. 4. Escritura 27. fol. 44. Balucio, Colectio vetetum menumentorum , Escritura 195. 197. 198. 7 200. pag. 1035. y sig.

<sup>(1)</sup> Monge de Ripoll, Gesta Comitum Barcinenensium , cap. 9. y 12. pag. 542. y 544. Anónimo, Aquitanica Historia fragmentum. pag. 80. Ademaro Cabanense , Fragmentum, en Estevan Balucio, Marca Hispa-

danza de gobierno, suponiendo que en dicho año murió el Conde Don Sancho Garces, como se lee por equivocacion en algunas copias de la Crónica de Burgos. Mas antiguo y creible es el testimonio de los Anales Complutenses, que ponen su muerte en el año de mil veinte y uno, un año antes de lo que se dice en el epitafio de San Salvador de Oña, compuesto por el Abad Juan Manso à fines del siglo quince, y cinco años antes de lo que se nota en los Anales Castellanos de Tolodo, que tambien sonobra moderna y de poca autoridad. Dos muertes se atribuyen à este Conde, entrambas fabulosas; la de un Caballero Frances. que dicen le habia robado la muger, y la de su propia madre, à quien en la mesa (segun cuentan) hizo beber el veneno que ella misma habia preparado para él, con el fin de poderse casar con un Moro, de quien estaba prendada. Tres cosas anaden en consequencia de esta segunda fábula, todas igualmente despreciables: que desde entonces se introduxo la costumbre de que beban las mugeres antes que los varones: que los Monteros de Espinosa tienen el privilegio de guardar de noche la persona y Casa Real, por haber sido uno de aquella tierra el que dió aviso à Don Sancho de la bebida que le aparejaba la madre: y que el Conde en satisfaccion de su pecado fundó despues el Monasterio, que se denominó de Oña, en memoria del nombre de la madre; siendo cierto (como dixe antes) que esta Señora no se llamó Oña, sino Ava (1),

Mas

<sup>(1)</sup> El Autor del Cronicon Bargence, pag. 308. El de los Anales Anales Toledanes, pag. 384. Maria-Ra.

DE LA ESPAÑA ARABE.

CCXL. Mas razon y fundamento tienen los que acusan à Don Sancho de haber ne- y gado la obediencia à la Corte de Leon, como antes la habia negado à su propio padre; pues parece cierto que se valió de la menor edad de Alonso Quinto para obrar sin inteligencia de este Rey, y como independiente y soberano. Son pruebas muy claras de este su proceder absoluto los tratados que hizo con los Moros, ora (como se ha visto) sin intervencion de Don Alonso, y ora contra los mismos intereses de la Corte de Leon, que tenia empeñada su palabra en favor de otros. No sé quanta fé merecen los Diplomas y Privilegios en que Don Alonso habla del Conde Don Sancho como de infiel y rebelde, y en pena de su infidelidad lo despoja de algunas haciendas; pero sin embargo parece que lo trató como à tal, segun lo que insinuan los Anales Complutenses de una batalla que se dió en el año de mil al Conde Don Sancho y á su compañero Don García Gomez en Cervera de Castilla; pues los Autores de dicha batalla es natural que fuesen los Leoneses, mas bien que los Moros, ó Na--varros, estando los primeros sobrado ocupados en sus guertas civiles, y no teniendo en--tonces; los segundos ninguna queja contra los Castellanos. Pero de las discordias entre Castilla y Leon hay otro indicio todavia en lo que refieren Rodrigo Ximenez y Lucas de Tuy acerca de los hijos del Conde Vela; aunque no convienen los dos Autores en los nombres TOM. XII.

Diferencias y discordias entre Castilla y Leon.

ma, Historia general de España, lib. 8. cap. 11. pag. 393. Ferreras, Hisseire generale d'Espagne, tom. 3. siglo 11. pag. 150. Otros muchos, Veate la Coloncion de Lépides del siempo de los Godos , cap, I. art. 38. num. 6. y y.

y número de dichos hijos, suponiendo el primero que eran tres, Rodrigo, Iñigo y Diego; y el segundo dos solos, Diego y Silvestre. Lo que cuentan es, que huyendose estos hermanos de Castilla por no querer obedecer al Conde, siguiendo los pasos de su padre, que no quiso reconocer por Soberano à Fernan Gonzalez, el Rey de Leon no solo aprobó la desobediencia, sino que los acogió tambien con la mayor cortesía, y les dió un feudo en que pudiesen vivir holgadamente segun su nacimiento y calidad (1).

García, úlde Castilla, muérto en Leon por los año de 1026.

CCXLI. No contentos los Velas con esta timo Conde satisfaccion, que debia bastarles, de alli à pocos años se tomaron por sí mismos tan grande venganza de los agravios recibidos en Castilla, Velas en el que acabaron enteramente con la familia de los Condes. No quedaba otro Varon de esta ilustre Casa sino Don García, hijo y succesor de Don Sancho, niño que no tenia sino ocho años quando murió su padre en el de mil veinte y uno, pues habia nacido segun los Anales Complutenses en el mes de Noviembre de mil y trece. Llegando el niño à los trece años de edad, en que podia ya tratarse de su casamiento, el Rey Don Alonso para cortar de una vez todas las questiones y pleytos que habian tenido disgustadas por tanto tiempo las dos Casas de Castilla y Leon, resolvió estrecharlas con doble parentesco, casando á su hijo Don Bermudo con Doña Ximena (que otros llaman Teresa y otros Urraca), hermana del Conde Don

<sup>(1)</sup> El Autor de los Anales Complutences, pag. 312. Veause los Diplomas de Leon en el somo 36. de la España Sagrada. Rodrigo Xi-

menez, Rerum in Hup. gest. lib. 5. cap. 19. pag. 90. Lucas de Tuy, Cronicon munds, lib. 4. pag. 89. Otros anuchos,

DE LA ESPARA ARABE. Don García; y á su hija Doña Sancha con el mismo Conde, à quien ofrecia juntamente con la hija la Soberanía de Castilla con título de Rey. Contentísimo el Conde con ofertas tan lisongeras, se fue luego con sus Grandes y Señores de Burgos à la Corte de Leon, no para casarse, que aun no tenia la edad, sino para ver á la esposa, como dicen expresamente las historias, y firmar el tratado y desposorio. Los Velas acudieron à Leon, y como si estuviesen borradas las enemistades antiguas, salieron con los demas Señores à recibir y cortejar à Don García, y aun le besaron la mano con todo el respeto debido; pero en medio del mayor regocijo, quando menos habia que temer, de repente se le echaron encima, y le dieron la muerte con la mas afrentosa alevosía. ¿Quién podrá decir la turbacion de todo el pueblo? los llantos de la esposa? las amenazas del Rey? el despecho de todos los Grandes, asi Castellanos, como Leoneses? Se hicieron las exequias al difunto, y se le dió sepultura en la Iglesia mayor, aunque despues (segun dicen memorias mas modernas) fue trasladado su cuerpo al monasterio de Oña. Los traidores con el favor de sus confederados se salvaron del furor del pueblo, huyendose à Monzon para pasarse despues à tierra de Moros. Pero el Rey de Navarra, que estaba casado con la hermana del difunto, heredera del Condado de Castilla, se puso à la frente del exército, y habiendolos alcanzado y preso, les dió el castigo que merecian, quemandolos vivos en una hoguera. Nuestras historias modernas ponen la muerte del Conde García en el dia trece de Mayo del año de mil veinte y ocho, porque asi se lee en cl

el epitafio del Monasterio de Oña; testimonio de muy poca autoridad por ser obra del siglo quince. Lo cierto es que Don García nació en el año de mil y trece, y que la desgracia le sucedió à los trece años de edad, como se lee expresamente, no solo en las historias de Don Rodrigo Ximenez y Lucas de Tuy, pero aun en el mismo epitafio de Ofia con notable incoherencia. De estas fechas se sigue claramente, que su muerte hubo de suceder en el año de mil veinte y seis, que es el año expresado en los Anales Complutenses, obra la mas antigua de las que tratan del asunto; y que entonces reynaba todavia Don Alonso, como lo suponen los mismos Anales, notando la muerte de este Rey despues de la del Conde Don García. Por consiguiente debe tenerse por error el de Rodrigo Ximenez y demas Historiadores nuestros, que atribuyen las paces hechas con Castilla al Rey Don Bermudo Tercero, debiendolas atribuir à su padre Don Alonso Quinto; y mucho mas se equivocaron los Autores de la Crónica de Burgos y de los Anales Compostelanos, que pusieron el nacimiento de Don García en el año de mil y nueve, y la muerte en el de mil veinte y ocho, en cuya suposicion no hubiera vivido solos trece años, como dicen todos, sino diez y nueve (1).

Fin del Reymuere en guerra de Moros.

Al año talvez no cumplido des-CCXLII. nado de Alon- pues de la desgracia del Conde Don García. V. que viendose el Rey Don Alonso mas sosegado que nun-

cas de Tuy, Cronicon mundo, lib. 4. pag. 90. D. Alenso el Sabio, Morales, Mariana, Saavedra, Ferreras y los demas. Vease la Coleacion de Lápidas del tiempo de los Godos, cap. 1. art. 38. num. 1. y 8.

<sup>· (1)</sup> El Autor de los-Anales Complutenses, pag. 312. 313. El del Cronicon Burgense , pag. 308. El de los Anales Compostelanos, pag. 319. Redrige Ximenez , Rerum in Hisp. gest. lib. 5. cap. 25. pag. 93. Lu-

DE LA ESPANA ARABE. nunca por estar libre de las competencias de Castilla, cuyo señorio, por el mucho poder del Rey de Navarra, que quiso sostener los derechos de su muger, quedaba ya desmembrado del Reyno de Leon, pensó que le seria facil hacer conquistas en tierra de Moros en la circunstaneia favorable de sus guerras civiles,; y marchando con exército à Portugal, dió principio à la guerra por Viseo. Estaba realmente con esperanzas de que la plaza, cercada por todas partes, se rindiese por hambre, quando de repente se sintió herido de una flecha que le dispararon de los adarves, por haber tenido la imprudencia de arrimarse con su caballo á los muros con vestidura ligera y de solo lienzo, sin ninguna arma defensiva. Muerto el Rey en el mismo campo à los cinco de Mayo del año de mil veinte y siete, las tropas se volvieron à Leon con el cadaver del difunto, y le dieron sepultura en la Iglesia Real con las honras acostumbradas (1).

## REY XXV.

## BERMUDO IIL

Dermudo Tercero, hijo y succesor de Alonso Quinto, aunque estaba ya casado (como dixe) con Doña Ximena, de la molestado por

Años 1017. 1037. Bermudo III. Ca-1 las armas de

(1) Monge de Silos, Cronicon, mum. 73. pag. 311. Pelayo, Crenseen Regum Legionensium, mum. 5. pag. 485. Rodrigo Kimenez, Rerum in Hir. gest. lib. 5. cap. 19. pag. 90. Lucas de Tuy, Crenicon mundi,

'lib. 4. pag. 89. Alonso el Sábio', - La Crénica, parte 3. cap. 22, pag-88. Otros muchos. Vease la Ilustia. cion 6. num. 24. y la Coleccion de Láfidas del tiempo de los Godos, cay. 1. art. 37. num. 14

yor.

Navarra, da Casa de los Condes de Castilla, era todavia su hermana i muy mozo, y por el mismo motivo de su tierdo, kijo de na edad tuvo mucho que sufrir del Rey de Na-Sancho el Ma varra, su cuñado Don Sancho el Mayor, que por ser anciano, poderoso y experimentado en las armas, lo tenia en muy poco apreció, y juzgó poderse entrar impunemente por tierras de Leon, y extender sus dominios, o con razon, ó sin ella, hasta donde alcanzaren las fuerzas de su poder. Efectivamente el ambicioso Principe, no contento con haber adquirido el Condado de Castilla sin que los Leoneses se lo disputasen, pasó con exército el Pisuerga, que era entonces el término de dicho Condado, y se apoderó de una parte del Reyno de Leon hasta el rio Cea. O pidiese la paz el Rey Don Bermudo por temor de mayores pérdidas, ó la solicitase el Rey Don Sancho por ver las dificultades que habia en pasar adelante con honor; lo cierto es que las paces se hicieron con la condicion que el Rey de Leon diese su hermana Doña Sancha à Don Fernando, hijo de Don Sancho el Mayor, y cediese con ella en favor del novio las conquistas hechas por los Navarros entre los dos rios. El concordato no bastó para poner freno à la ambicion del Rey de Navarra, pues desde algunos años pasó todavia mas adelante con sus conquistas, segun se infiere asi de los Anales Complutenses y Toledanos, que notan haberse apoderado de Astorga en el año de mil treinta y quatro ó treinta y cinco; como tambien de varios Diplomas, algunos de ellos legítimos, en que se le da el título de Rey de Leon por los estados que tenia en este Reyno. Aun los Historiadores que no hablan de estas conquistas ó usurpaciones, suponen que Don

DE LA ESPAÑA ARABE. Don Sancho el Mayor se metió por las tierras baxas de Leon hasta dentro de Galicia, pues cuentan que hizo un camino nuevo para ir desde Castilla hasta el santuario de Santiago Apostol (1).

CCXLIV. Lo cierto es que parte con su sagacidad y manejos, y parte con el valor de nado de Don su brazo temido de Christianos y Moros, for-Sancho el Mamóun Reyno tan dilatado, que pudo dividir- yor. Division lo (aunque con errada política, y funestas con- dos. sequencias) en tres diversos señorios, y coronar con ellos à sus tres hijos. A Don García dió el Reyno de Navarra: los Estados adjacentes de la parte de Francia: todo el Señorio de Vizcaya, que habia estado anexo hasta entonces al Condado de Castilla; y una parte tambien de la Rioja, para que pudiese mantener la Corte en Naxera, donde él la habia puesto: à Don Fernando todo lo que se llamaba Condado de Castilla, y juntamente las tierras adquiridas entre los dos rios, Pisuerga y Cea: à Don Ramiro, el que llaman espurio, todos dos Estados de Aragon, que habian formado hasta entonces un Condado dependiente de la Corona de Navarra. El que quedó mejor en esta repartacion, fue el hijo menor Don Fernando por razon de su muger Doña Sancha; que tonia derecho à los Reynos de Leon, Asturias y Galicia, en caso que Don Bermudo Tercero muriese sin hijos, como efectivamente sucedió (2).

Fin del reyde sus Esta-

' (1) Monge de Silos, Crenicen, hum. 74. y 75. pag. 312. y 313. Rodrigo Rimenez , Rerum in Hisp. gese. lib. 6. cap. 6. pag. 97. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, lib. 4. pag. 91. El Autor de los Anales Complutences, pag. 313. El de los Anales Toledanos , pag. ;84. Yepes, ' muchos. Vease las Ilust. 2.81 y 91

Morety dires que publicaron varios Diplomas de Sancho el Mayor. (2) Monge de Silos, Crenicen, num. 71. pag. 313. Rodrige Ximenez , Reium in Hisp. gest. lib. 5. cap. 26. pag. 94, Lucas de Tuy, Cronicen mundi, lib. 4. pag. 91. Otros

Digitized by Google

Navarra y Ra-

CCXLV. A la muerte de Don Sancho el tre García de Mayor, que sue (como dixe antes) en el mes miro de Ara- de Febrero del año de mil treinta y cinco, se siguió una guerra la mas escandalosa de las que se leen en nuestras historias, entre hermanos y cuñados. El primero que tomó las armas fue Don Ramiro de Aragon contra su hermano Don García de Navarra, que por haber-ido à visitar los Santuarios de Roma, no se hallaba en España en tiempo de la muerte de su padre. Aprovechandose de esta ocasion el Aragones, no solo se entró por los Estados de su hermano ausente, sino que para poderlo sujetar con mas facilidad, se confederó con los Reyes Arabes de Zaragoza, Huesca y Tudela. y con buen exército de Christianos y Moros se acampó junto à la Villa de Tafalla, esperandole que volviese de su piadosa romería. Las pretensiones de Don Ramiro al Reyno paterno de Navarra, pueden hacer mas dreible mi conjetura averca de la legitimidad de este Principe, à quien Don Sancho el Mayor pudo hacer algun agravio de quitarle la primogenitura para condescender con los ruegos de su segunda muger, que tendria naturalmente mas amor à sus propios hijos, que al de su esposo; y como habla contribuido tanto con su Condado de Castilla al engrandecimiento de Navarra, podia levantar la voz, y merecer que el marido la contentase. Pero no le valieron à Don Ramiro ni razones, ni armas, porque volviendo de Roma Don García, y juntando arrebatadamente toda la tropa que pudo, se le echó encima con tanta fuerza y fortuna, que murieron en la accion la mayor parte de sus soldados, escaparon los demas á rienda suelta dexan-

DELA ESPAÑA ARABE. xando armas y equipage; y el mismo Rey de Aragon por la priesa con que hubo de huir; montó descalzo y mal arropado en un caballo sin jaez alguno, y con solo un cabestro en lugar de riendas. Don Rodrigo Ximenez afiade, que el vencedor persiguiendolo aun fuera de Navarra, le tomó todos los Estados de Ara-l gon, menos los de Sobrarbe y Ribagorza; pero en caso que en esto merezca se el Historiador Navarro, se harian despues las paces, en que Don Ramiro recobraria su Reynoi, pues es indubitable que despues lo poseyó pacificamente (1).

Don Bermudo entre tanto se CCXLVI. ocupaba en recobrar con las armas los estas tre Fernando dos que le habia tomado ultimamente Don Bermudo Sancho el mayor; y como lo lograse facilmen. Leon. Muerte te por el amor que le tenian los subdiros; del segundo. prosiguió marchando con el exército hasta mus alla del Rio Cea, con el fin de apoderarse aun de aquella porcion de su Reyno que habia cedido à Don Fernando, quando le dió pot esposa à su hermana. He aqui el origen de otra guerra entre los des cunados que pensaban uno y otro tener razon, y poder tomat las armas segun justicia; el Castellano, porque habia encontrado aquella Provincia en manos de su padre, y le tocaba sin esto en virtud del Tratado matrimonial; y el Leonés; porque habia firmado el tratado casi por fuerza; y en edad de poca reflexion, y porque habiendole despues usurpado Don Sancho el mayor otras muchas tierras, podia apoderarse de aquella Pro-TOM. XIL

(1) Monge de Silos citado num. 76. pag. 313. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 6. cap. 7.

page 97. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, lib. 4. pag. 91. Otros mu-

Guerra ende Castilla

Provincia como por titulo de represalla, y para vengarse del agravio recibido. Queriendo Don Fernando absolutamente defender sus derechos, y viendose por otra parte muy inferior en fuerzas al enemigo, pidió ayuda á Don García de Navarra, y marcharon luego los dos hermanos juntos contra el Leonés. La batalla que se dió junto al Rio Carrion en el Valle que llaman de Tamaron, fue de las mas sangrientas y memorables por el vigor y constancia del combate, y por los muchos que cayeron de una y otra parte para comprar con sus propias vidas la gloria del Soberano. El Rey Don Bermudo mas atrevido que todos, confiado en su edad y valor, y en la agilidad de su caballo a quiso arremeter en lo mas recio de la pelea entre las filas y armas de los enemigos para desafiar à Don Fernando: pero con su mismo corage se acrojó a la muerte, cayendo herido de una lanzada, y con él otros siete guerreros, que acudieron volando à su defensa. La muerte del valeroso Principe, con que se dió fin à la batalla, sucedió segun mis conjeturas, en el dia ocho de Junio del año de mil treinta y siete, de cuyo año consta por vatios documentos, y aun por el mismo epitasio de Leon, adonde sue trasladado su cuerpo; pero como no se sabe el dia fixo, contando su reunado hasta el dia veinte y dos del mismo mes, en que se coronó el succesor, duró diez años, un mes, y diez y siete dias (1).

Ber-

<sup>(1)</sup> Pelayo , Cronicon , num. s. Pag. 495. Monge de Silos nnm. 77. 78. y 79. pag. 314. 315. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 6. cap, 8. pag. 97. Lucas de Tuy,

Crenicen mundi, lib, 4. pag. 91. Otros muchos. Vease la flustracion 6. num. 25. y la Colecçion de Lapidas del tiempo de los Gedos , cap. Lo art. 38. num, 2.

DE LA ESPASA ARABE. Bermudo Tercero, en quien Virtudes y CCXLVII. se acabó la linea varonil de los Reyes de Leon, glothadel Rep fue Principe bueno y piadoso, amante de sus do. súbditos, y zeloso de la gloria: de Dios: restat bleció muchas Iglesias y Monasterios ide los destruidos en las guerras pasadas y dió pruebas de su valor contra los infides echandos los de varias plazas de Portugal, y ganandoles una batalla, en que hizo prisionero a una Reye Moro Ilamadon Cemia, segun puede colegioso de las Crónicas Lusitana, y Conimbricenso, Aunque generalmente era amado de llos pues blos, hubo sin embargo en su tiempo gentes inquietas y revoltosas, que se levantaron no solo contra el Rey, pero aun contra la Iglea sia de Dios rapropiandose los bienes delesias. ticos, y quitando temerariamente la vidada los que querian defender la causa del Santual rio y del Príncipe. Se distinguió entre los malvados Sisnando Galiariz, cuyas haciendas por orden del piadoso Rey se dieronial Obispo y Clero de Santiago por haber sido esta Iglesia la que mas padeció en las inquietndes ocasio- la " nadas por dicho rebelde; aunque despues el mismo! Obispo Wistruatio; premisdo asi por el Rey / meredió seguin la historia Composten lana por sulingratispe y delitos y que el Prineine lo encarcelase. Bermudo murio sin deras shoresion, porque um hijorade tuvo, llamado Alonso ... vivió podos aliza y la Infanta Doña Sancha, que en algunos Diplomas de este Principe se llama bija del Rey, lo cradel difunto Don Alonso Quinto (1)

(1) Mange de Bilan al Cropicen . nen , Merum in High gen, lib. se num. 78. pag. 314. Rodrigo Ximecapi sos page 19. Lucas de Tuy s.

Digitized by Google

. HISTORIA CIVIL

Rev XXI. de Córdoba. n

Hoscham III. CCXLVIII. En el mismo año y mes 'en que empezó à reynar Don Bermudo, último Soberano de la Casa Real de Leon, con diferencia de solos tres dias, empuñó el Cetro en la Cisidad de: Córdoba Hescham Almotad, 1124 mado iambien Abu Bakero, último Príncipe de la sangre Real de los Ommiaditas, hermano de Abdeltahman Almorthada, que algunos años antes habia aspirado al Trono. A los principios de su reynado, por las muchas facciones que habia, se retiré de la Corre à los confines del Reymo.; y aunque los Cordobeses despues de dos años lo obligaron á volver; porque va se habian sosegado los ánimos, y recohocian en él un Principe docil, y compasivo sisin embargo no lossufrieron, mucho ziempo, sulpandole de prodigalidad, y sobrada blandura. El buen Rey sue echado del Trono y de la Corte en el dia veinte y nueve de Noviembre del año de mil treinta y uno en la edad de leineuenta y siere, a los quatro años. seis meses ; v veinte y un dias de reynado (1). Gehur Abul- CCXLIX. Pretendia: sucederle en el man-

Hazam Rey XXII. de Córdoba.

do un Arabe llamado Himeya, y lo deseaba con tan ciega ambicion, que diciendole sus amigosique por do mismo que de amaban; no quetian complacerles, pobque temian que acabase mal, les replicon segun cuentam: Obedecedme hoy todos , y mendnamasadme, Tere dulce y sabroso les el mander a los que por, faira de Agrinos Diglama de asta a mano omp. Sindian middle 116. 4 pag. 16. Of . 12 Krit Salm middle . Sentracharity Autor del Cronicon Conimbricanse , Verris, menerica, page 107. y Biblio-Verris mentiera, page 107. y Biblio-teca pag., 206. Affloraido; Onprepag. 3;7: el del Cronicon Lusitanum, pag. 417. Fl de la Historia Compag.: (mentum, pag. 208. Rodrigo Ximerelana, lib. 1. cap. 2. pag. 15. Flo-nez, Historia Arabum, cap. 46. nez , Historia Arabum , cap. 46. page 170: Vedre la Muntacion 4. rez , España Sagrada , tom. 18. Bo" month & recommendation of the contract of the oritura 16. pag. 456. squi, 19. Di-

proma del año 1032, pag. 394.

DE LA ESPAÑA ARABE. sabiduria no tienen bien conocida su amargura! El pueblo, en lugar de Himeya, que por su misma ambicion y locura no merecia la Corona, la puso sobre las sienes de Gehur Abul-Hazam, que, como varon cuerdo y prudente. la habia siempre rehusado. Este Principe nobi-Nsimo y modestísimo, que era ya Virey algunos años habia, y contribuyó con su autoridad à la proclamacion del antecesor, fue uno de los mejores Monarcas que tuvo Córdoba. Sosegó con su prudencia y buen modo los alborotos y sediciones; refrenó el libertinage de los soldados, que eran los principales autores de las inquietudes; dispuso de tal modolas aduanas, que sin queja del público se aumentaron las rentas del erario; y obró por fin en todas las cosas, con tal acierto y felicidad, que lo amaban todos como á padre. Murió con dolor y quebranto de todo el pueblo á catorce de Agosto del año de mil quarenta y tres, habiendo reynado con la mayor tranquilidad once años, ocho meses y diez y seis dias (1). 1: CCL. Baxo el gobierno de tan buen Rey no se levantaron nuevos tiranos en ninguna varias Ciuda-Ciudad ni Provincia, pero continuó sin em des Mahomebargo en todas partes la succesion de los que tanas. ya lo eran. En Granada mando Habús, el segundo de este nombre: en Almeria, Murcia, y Denia, el Bsclavon llamado Zohairo: en Al-Sálla los de la Casa Hozail: en Valencia el tercer Dalmata Lebibo. En Badajoz, despues de la muerte de Saburo, tomó las riendas del gobier-

<sup>(1)</sup> Abu Bakerd., Vestis serica, Pag. 39. Abu Abdalla, Vescis acu picta pag. 208. Alhomaido, Supplementum-, pag. 20%. Ben Alabar,

Cronologia, en la misma pagina. Rodrigo Ximenez , Historia Arabum, cap. 47. pag. 37. Vease la Ilustracion 4. num. 22.

no la familia mauritana de los Alastas, cuyo primer Rey fue Abdalla Almansor hijo de Moslama, que habia servido al antecesor en calidad de Secretario y Visir. Zaragoza y Toledo prosiguieron obedeciendo á los Reyes, que ya tenian, llamados (como dixe antes) Al-Monder Altagibi, y Alhagib Ismaël; pues Galafre, Rey de Toledo, y Alboacen Rey de Murcia. hermanos (dicen) del Santo Martyr Alí, llamado Nicolas en el bautismo, son personages fabulosos, de que hablaré en el libro siguiente (1).

Ramon Belor.

CCLI. En Barcelona por estos mismos renguer I. Con-tiempos tuvieron el condado Don Berengario de XV. de Segundo, à quien llaman el Curvo ó Corcovaparceiona. Su do; y su hijo Don Ramon Berenguer Primedencia, y va. ro, apellidado el viejo para distinguirlo de los que le sucedieron con los mismos nombres. Berengario à quien dieron sepultura en Ripoll, murio (como dixe antes) en el año de mil treinta y cinco, y si merece sé una Memoria de San Juan de la Peña citada por Balucio, su muerte sucedió, en guerra contra Moros en un lugar de Cerdaña llamado Baltarga. Don Ramon Berenguer Primero, que le sucedió en el condado por derecho de herencia, fue uno de los mejores Príncipes que tuvo España, por piedad, prudencia y valor. Dan testimonio de su piedad los inmensos tesoros que dispensó à pobres y lugares pios, y los dos grandes edificios que volvió à levantar en Barcelona, sacandolos de las ruinas en que los habian sepultado los Moros: el, uno es el hospicio de pobres y per regrinos, obra del año de mil quarenta y cinco; y el otro la Iglesia Catedral, que restauró

y

<sup>(1)</sup> Vease la Ilustracion s. .

DE LA ESPAÑA ARABE. y dotó en el de mil cincuenta y ocho, con magnificencia digna de su corazon. De su prudencia dió pruebas en el acierto con que gobernó, y acrecentó sus estados, y especialmente en el Código de Leyes conocidas en Cataluña con el nombre de Usages, de que hablaré en el Libro siguiente. Pero el valor militar es en lo que principalmente se señaló, porque aunque no nos quedan relaciones individuales de sus guerras y conquistas, sabemos que llegó à tener doce Príncipes Moros tributarios, y entre ellos à los Reyes de Lerida y Zaragoza. La guerra con este último Rey, que otros intitulan Alhagib ó Virey, y se llamaba Ahmad Almoctader, parece, que fue muy larga, ó se renovó varias veces, pues se habla de ella en dos tratados hechos por Don Ramon Berenguer con Ermengaudo Tercero, Conde de Urgel en los años de mil cincuenta y ocho, y mil sesenta y quatro. En el primero se declara, que de todos los gastos y productos de la guerra, dos tercias partes irian á cuenta de Barcelona, y la otra à cuenta de Urgel, y que por consiguiente Don Ermengaudo pondría en el exército un tercio asi de hombres como de caballos, armas, y viveres, y un tercio tambien de soldados y obreros en las fortalezas y plazas que se tomasen, y lograria para sí la tercera parte de las conquistas, botines y parias. En alguna reparticion de las que se hicieron, el Conde de Urgel hubo de hacer agravio al de Barcelona, pues en el segundo tratado obligó otra vez su palabra del mismo modo que antes, pero añadiendo, que en caso que faltase á ella, pa-garia doscientas onzas de oro de moneda barcelonesa, y aun para mayor seguridad y satisfac-

faccion del Conde de Barcelona, le dió en rehenes à quatro Caballeros muy nobles, Dalmacio hijo de Isarno, Guitardo Guillen, y Pedro y Raymundo hijos de Miron. Para otra guerra que movió Don Ramon Berenguer al Conde Raymundo de Cerdaña en el año de mil y cincuenta, se obligó tambien el de Urgel à salir à campaña dentro de quince dias baxo la misma pena de doscientas onzas de oro. y con la fianza de dos nobles rehenes, que fueron el Vizconde Miron, y Dalmacio hijo de Isarno; y como necesitaba de tropas agenas para completar el número que queria Barcelona, pidió socorro á Bernardo Conde de Berga, y á sus dos hermanos Guillermo y Berengario, prometiendoles en premio à cada uno de ellos cien onzas de oro, y ellos á él, si faltaban, otras cien onzas cada uno (1).

Sus Estados.

CCLII. No solo con las armas extendió Don Ramon sus dominios, pero tambien con el dinero que le sobraba, empleandolo con gusto para lograr con el aumento de su poder el de la felicidad de sus pueblos. Rangarde muger de Pedro Ramon Conde de Besiers tenia en la Galia Narbonense los condados de Razes. Coserans, Cominges, Carcasona, y Mirepoix, y parte de los de Narbona y Tolosa; y sobre los mismos estados tenian derecho Guillelmo Conde de Cerdaña, y Raymundo Vizconde de Carcasona, entrambos yernos de Rangarde, el primero por título de donaciones que le habia hecho su suegra, y el segundo por los ho-110-

<sup>(</sup>r) Monge de Ripoll . Gerta Comicum Barcinentusium, pag. 543. Balnelo, Marca Hispanica, Liber

monumentorum, Escritura 227. pag. 1086. Elcrit. 235. pag. 1096. Escr. 246. 247. 248. p. 1109. TIII. 1113. Quartus pag. 438. Collectio veterum ' Escrit. 257, 258, pag. 1125. y 1128.

DE LA ESPARA ARABE. 1320 nores feudales que le habia concedido la misma como á Vizconde suyo. Don Ramon Berenguer compró los derechos de todos ellos, y de todos sus bijos, pagando à Doña Rangarde quatrocientas onzas de oro; á Guillelmo de Cerdaña, á su muger Adelaida, y á sus hijos Pedro y Barnardo, en dos partidas, quatro mil y quinientos mancusos, moneda barcelonesa, de que hablaré en el Libro siguiente ; y al Vizconde Raymundo, y su muger Ermengarde; quatro mil y cien onzas de oro en tres partidas diferentes, confirmandoles al mismo tiempo, aun para sus hijos y nietos, los honores vizcondales, de que gozaban. Con este contrato de compra, que se hizo en los años de mil sesenta y ocho, sesenta y nueve, y setenta, Don Ramon Berenguer, que era ya Señor de los condados de Barcelona, Panadés, Gerona, Vique, Manresa, y Ribagorza, adquirió los de Razes, Coserans, Cominges, Carcasona, y Mirepoix, con una porcion de los de Narbona y. Tolosa (1).

· CCLIII. Dos veces se casó el Conde de Barcelona: la primera con Isabel, de cuya fa- 6 milia no tengo noticia, y cuya muerte sucedió despues del año de mil y cincuenta, y la segunda vez a fines de mil cincuenta y tres ó principios de cincuenta y quatro, con Almode, 6 Adalmode, que con ser Princesa nobilísima, hija de Bernardo y Amelia, Condes de Limosin, y hermana de Rangarde, muger del Conde de Besiers; sin embargo fue repudiada del Conde Poncio de To-· ·· Tt·

TOM. XII.

, (I) Baluçio, Collectio veterum ta 267. pag. 7131. y sig. Escrit. monumenterum, Escritura 257. pag. 271. pag. 2147. Escrit. 276. 2774. 2285. Escrit. 260. y siguientes has- 378, 27911228. 2153. y sig.

Sus mugeres

losa despues de haberle dado dos hijos, Guillelmo y Raymundo. Del primer matrimonio tuvo Don Ramon tres hijos, Berengario, Arnaldo, y Pedro; y del segundo matrimonio otros dos, Berengario y Ramon. Los dos primeros hijos, Berengario y Arnaldo, murieron en tierna edad : el tercero y quarto, crecieron para afliccion de la familia, pues el malvado Pedro, segun las actas de los Condes de Barcelona llegó á dar la muerte á su madrastra, y Berengario dió tanto que sufrir à su padre, que fue preciso desheredarlo, aunque como era de temer, con funestísimas consequencias, habiendo sido despues enemigo capital de su hermano y sobrino, succesores del condado. Murió Don Ramon Berenguer en el dia veinte y siete de Mayo de mil setenta y seis, à los quarenta y un años cumplidos de gobierno, y se enterro en la Catedral de Barcelona, habiendo alcanzado en sus dias à quatro Reyes de Leon, à Bermudo Tercero, de cuyo Reynado y desventuras he hablado hasta ahora, y a sus tres inmediatos succesores, Fernando, Sancho y Alonso (1).

(t) Monge de Ripoll, Gesta Cowieum Barcinomensium, pag. 543. Balucio, Marca Hipanica Liber Quartus, pag. 461. Collectio weterum monumenterum, Escritura 227, pag. REY

1086. Escrit. 235. pag. 1096. Escrit. 246. pag. 1103. Escrit. 246. pag. 1109. Escrit. 287. pag. 1166. Vesse la Ilustracion 12, num. 16.

## REY XXVI.

## FERNANDO I.

CCLIV. Lon Fernando el primer Rey de Años 1037. este nombre, despues de haber ganado la batalla en que murió Don Bermudo, prosiguió Rey de Casmarchando con el exército hasta ponerse baxo tilla adquiere los muros de Leon, cuyos ciudadanos muy re- el Reyno de sentidos y amargados así por la muerte de su Leon. buen Rey, á quien amaban mucho, como por la necesidad en que se veian de sujetarse à un Príncipe extraño, y de cuyo padre habian recibido tan graves injurias, se resistieron por algunos dias; pero luego considerando con mas tranquilidad y reflexion, que no les convenia disgustar desde los principios al que habian de reciber por Soberano, y que por fin su Consorte Doña Sancha era Leonesa y heredera del difunto, y no estaban los muros de la plaza en estado de larga defensa; se rindieron sin mas dilaciones al vencedor, que entró en la Ciudad con estandarte levantado, y alegres aplausos de todo el exército. Ungido y consagrado en la Iglesia mayor por el Obispo Servando en el dia veinte y dos de Junio del año de mil treinta y siete, comenzó à intitularse Rey de Leon á los dos años y quatro meses cumplidos de su reynado de Castilla (1), Su

(I) Pelayo, Cronicon Regum Legionensium, num. 7. pag. 486. Mongo de Silos, Cronicon, num. 80. Pag. 215. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 6. cap. 9. pag. 98. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, lib. 4. pag. 92. Otres muchos, Vease la Ilustracion 6. num. 26.

Digitized by Google

Procura ganarse los corazones de los Lconeses.

CCLV. Su primer pensamiento fue el de conquistarse los corazones de los subditos; porque conocia, que este cuidado tart necesario en todo Príncipe, lo era mucho mas en él, entrando en un Reyno nuevo, cuya conquista sin el amor de los pueblos, era obra muy larga y dificultosa. Para tener contentos à los Leoneses, confirmó las Leyes que les habia dado Alonso Quinto, anadiendo otras que se conformasen con ellas, y con las costumbres del Reyno; y aunque Navarro por patria, y Castellano por aficion y señorio, determinó sin embargo tener la Corte en Leon, y honrandola como á capital no solo de los nuevos reynos que habia adquirido, pero aun del de Burgos, y prefiriendo en los diplomas y edictos el título de Rey de Leon al de Rey de Castilla. aunque para él mas antiguo, y mas propiamente hereditario; pues no lo debia à la muger, sino á sus propios padres (1):

Sujeta á los rebeldes, vence en batalla á Don Gar-

CCLVI. Viendose ya bien recibido de los! y Leoneses, que lo respetaban por su religiosidad y cordura, y lo amaban por su trato afacía III. de Na. ble y modesto, húbiera emprendido, segun su inclinacion militato, la guerra de los Moros, si no lo hubiesen remido ocupado por muchos años las inquietudes de algunés Gobernadores y ricos hombres, que acostumbrados à levantar bandera contra sus mismos Príncipes Leoneses, mucho mas juzgaban poderlo hacer en tiempo de un Rey de Castilla , que para ellos era pueblo rival y enemigo. Uno de los rebeldes.

<sup>(1)</sup> Pelayo citado , Rodrigo Ximenez citado. Otros. Veanse los Diplomas del Rey Don Fernando en. el tomo ,6. de la España Sagrada ,

y en los Apendices de la Cronica del Orden de S. Benito, del Padre Macstre Yepes.

DE LA ESPANA ARABE. des, de quien nos queda memoria, fue el Conde Lain Fernandez, à quien el Rey por castigo confiscó los bienes, y entre ellos el Monasterio de San Juan de Leon, que dió despues el mismo Príncipe à su hija Doña Urraca. Se juntó á esto la envidia de Don García Rey de Navarra, que miraba con mal rostro el enlazamiento y prosperidad de su hermano menor, y no teniendo fuerzas para moverlo guerra dea clarada, buscaba otros medios menos horra-l dos para quitarle de una vez ó la corona o la vida. Estando una vez enfermo en su Corte de Naxera, dió orden à los de su familia, que quando Don Fernando suese à visitarle, segun io habia prevenido, lo prenditsen y aseguras sen. No se cumplió el orden por temor o respeto de los que debian executarlo: pero como el Rey de Leon llegase à saberlo, esperó que Don Garcia, por motivo semejante, le pagase la visifa ? y haciendolo alvestar a mitad del via ge 16 cerró en el Castillo de Ceya. Las Guard das cohechadas lo dexaron huir, y dieron moi tivo con esto à la guerra que luego se encendió entre los dos hermanos competidores; pues el Principe. Navarro comenzo desde luggo 4 molestar com eavalgadabiy sagrees has fronte Tus He Castilla 4 91 da Might de apaciguatecon las embaxadas modestis de Don Fernando, que le rogaba se retirase y considerase el peligro en que se ponia, y la sangre comun que le corris en la véhas? Gespatho com despretit y camer nazas a los Embaxadores esim hacer caso del mayor poder de su hermano, porque confiaba en algunas tropas de Moros, que se le juntaron, y-mucho mas en su propio valor y destreza militar ( en que ciertamente excedia à todos los de-

demas guerreros de su siglo. El Leones en tales circunstancias no pudo excusar la guerra, y eon exército numerosisimo levantado en Galicia, marchó hácia Castilla, donde le esperaban los enemigos cerca de un pueblo llamado Atapuerca no muy distante de Burgos; y llegando alla de noche, se fortificó en un collado, por parecerle ventajosa aquella situacion por su mayor altura. Los Cortesanos y Oficiales del Rey Navarro, viendo inevitable su ruina por el poco número de los combatientes, respecto de los contrarios, y mucho mas porque las tropas estaban descontentas del Principe, por la dureza de su gobierno; le suplicaron encarecidemente, que se pacificase, mas él, se mantuvo tan terco en su determinación, y tan resuelto en romper por qualquiera dificultad, que muchos le manifestaron su desazon y disgusto, y dos Oficiales (dice Rodrigo Ximenez) que estaban particularmente quejosos porque les habia confiscado los bienes, se pasaron aquella misma noche al enemigo. Entre tanto amaneció, y comenzando ya el combate de lejos entre los dos exércitos, volvió a instarle con lágrimas y sollozos su mismo Ayo, cuyo nombre no merecia el olvido en que nos lo han denado las historias; varon el mas bueno y prudente, y de corazon tan leal y generoso, que viendo no podia doblarle, se puso en la primera fila del exército con espada y lanza en la mano, pero sin escudo ni velmo, ni coraza, para ser el primero en perder la vida, que ya le era sobrado amarga, y no ver con sus ojos la muerte de su Señor. Efectivamente no tardó mucho en verificarse lo que el anciano temia, porque acercandose los exércitos, y crecien-

DE LA ESPAÑA ARABE. ciendo el furor de la batalla, algunos Oficiales que tenian parentesco con la Casa Real de Leon. por complacer (segun sospecha el Silense) à la Reyna Doña Sancha, que los provocaba á la venganza, arremetieron y atropellaron á los enemigos con increible corage hasta llegar á traspasar con la lanza al mismo Don García, y á dos nobles guerreros que estaban á su lado. Rodrigo Ximenez, Autor mucho mas moderno que el Monge de Silos atribuye esta hazaña á los dos Oficiales Navarros que desertaron del exército; y el Autor de los Anales Compostelanos, que no es de mayor autoridad, dice, que el Príncipe murió à manos de Sanch o Fortuñez, soldado suyo, á cuya muger habia deshonrado. A la muerte del Rey se siguió la huida arrebatada del exército navarro, que con la turbacion y sobresalto hubiera perecido fácilmente á manos de los vencedores. si no le hubiese estorbado la moderacion heroyca- de Don Fernando, mas glorioso por las victorias de si mismo, que por las de sus enemigos. Diá orden á sus gentes que persiguiesen, como la hicieron, a solos los Moros fugitivos, y dexasen ir à los Christianos con el euerpo de su Rey difunto, sin darles enfado ni molestia; y siendo dueño de apoderarse de todo el Reyno de Navarra, dexó la presa que tenia en las manos, esperando que bastaria lo pasado para escarmiento del hijo heredero de Don García (1).

(1) Monge de Silos, tronton, mum. 80. 81. 82. 83. 84. pag. 315. 316. 317. Pelayo Ovetense num 7. pag. 486. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. gest. lib. 6. cap. 10. pag. 98. Lucas de Tuy, Cronton mundi, lib. 4. pag. 92. Anónumo, Cronton

Burgense, pag. 309, El Autor del Cronicon de Cardeña, pag. 371. El Autor de los Annales Compostellanos pag. 319. Alonso el Sabio y los demas. Yepes, la Cronica de San Benico, Tom. 4. Escrit. 36. fol. 455.

nado de dicho Don García. jos.

Fin del rey- CCLVII. Perdió el Rey Navarro la batalla, y con ella el Reyno y la vida, en el dia Su muger éhi- primero de Soptiembre del año de mil cincuenta y quatro a los diez y nueve años y siete meses de reynado, y se enterró en la Iglesia de Santa Maria de Naxera, que él mismo habia fundado y dotado para lustre de aquella Gindad, donde tumo siempre la Corte, y de donde se le originá el título que suelen darle de Reyi de Naxera. Estuvo, casado con Estefanía, que no era francesa, como dicen Estevan de Garibay, el Padre Mariana, y otros Escritores nuestros, sino Catalana, hija de Berengario Seguado , Conde de Barceloma juy de Doña Sanchaldedos Condes de Castilla, y xiivió despues de Ala inuerte del marido mas de tres años y medio, hasta veinte y cinco de Mayo de mil cincuenta y ocho. En el testamento que nos queda de esta Señora. estan notados dos nombres de sus hijos, quatro warones y quatro, hembras; Sancho, Ramiro, Ferhando o Raymundo i Urraca, Ermisenda, Ximena, y Mayor. Sancho el primogenito heredó la Corona del padre, y la ruvo por veinte y un años y nuève meses, hasta el año de mil setenta yoseisi, coma se verá mas . v liende decho de legadora(13 oxeds

Ramiro I. nado, muger, é hijos.

CCLVIII. En tiempo de estas alteracio. Rey de Ara- nes de Navarra gobernaba pacíficamente Don gon. Su Rey- Ramiro primero en Aragon., Sobrarbe y Bigor-را بالله ( ). ra.

> (1) Yepes citado . 20m., 1, Escritura 23. fol., 33. 20m. 6. Escritu 22. fol 464. Garibay . Compendio bisterial, tom. 3. lib. 22. pag. 29, Mariana, Hist. gen. de España, lib. 9. cap. 4. pag. 410. Moret , Inves-sigaciones historicas , lib. 3. cap. 4.

page 609, y 611. Anales del Repno de Navarra, 11b. 13. cap. 1. pag. 627. El Autor de los Anales Compostelanos, pag. 319. Vease la Co-lección de Lapidas del tiempo de las Godos, cap. 1, art. 39. num. 6.

DE LA ESPAÑA ARABE. fa, ocupandose solamente en exercitar las armas contra los Moros, aunque ni de estas sus guerras de religion tenemos relaciones individuales, ni noticia fundada. El saqueo de las campañas de Léridá, las excursiones contra el Rey de Zaragoza, las batallas ganadas al de Huesca, la toma de las dos plazas Benaverre y Loharre, son historias que pueden ser verdaderás, pero fundadas en documentos de poca autoridad. No la tiene mayor lo que nos dicen las memorias de San Juanode la Peña: acerca de la liga que hicieron Don Ramiro de Aragon, y Don Sancho de Navatra en el año de mil cincuenta y siete contra el Rey Don Fernando, pues ni los dos Príncipes eranmuy amigos entre sí, ni tenian entonces que recelarse del Rey de Leon y Castilla, que estaba muy ocupado (como se verá) en las guerras de Portugal. Aun acerca de la muerte de Don Ramito, y de la ocasion de ella, no puedo hablar con fundamento seguro por falta de memorias antiguas. Quien lo suponé muerto en guerra, y quien de enfermedad: unos en el año de mil sesenta y tres, y otros en sesenta y siete. Segun la relacion mas recibida, estaba sitiando el Castillo de Graus, que era de los Moros de Zaragoza, quando Don Sancho, hijo de Don Fernando, acudiendo à la defensa de los infieles, lo obligó á levantar el cerco, y aceptar una batalla, en que perdió la vida. Los que quieren que esto se verifique en el reynado de Don Sancho de Gastilla, sefialan por época el año de mil sesenta y sière; y los que se persuaden haber sucedido en el dia ocho de Mayo de mil sesenta y tres, por razon de las memorias que determinan el dia de Jueves, dicen TOM. XII. que

que Don Sancho, aunque entonces todavia no era Rey, mandaria el exército por orden de su padre Don Fernando. En medio de tales dudas me parece fecha mas probable la del año de mil sesenta y tres, que es la que se halla tambien notada en los Anales Toledanos, y recibida por Blanca, Zurita, Ferreras y otros muchos; pero no puedo creer que el Rey. Don Fernando tuviese parte en esta guerra, porque estaba entonces muy ocupado en otra de mucha mayor importancia; ni parece creible segun su corazon y religiosidad, que tomase las armas contra su hermano y contra los fieles de Jesu-Christo, con el solo fin de sostener una plaza mahometana. Es muy facil que nue tras historias hayan equivocado á un Don Sancho con otro, porque si algun Rey de este nombre tuvo guerra con Don Ramiro, es natural que fuese el de Nayarra, que llegando con la raya de sus estados hasta los del Rey de Aragon y del de Zaragoza, hubo de tener pendencias con uno y otro. El entierro de Don Ramiro en San Juan de la Peña tampoco es cierto, porque su epitáfio y el de su muger Doña Brimesenda, publicados por el Padre Maestro Yepes, son claramente apócrifos, y un Diploma de su hijo Don Sancho, en que habla de la sepultura de sus padres y abuelos; no es muy seguro. En dicha Señora Ermesenda, que otros llaman Gisberga, dicen que tuvo dos hijos varones y dos hembras, Sancho succesor de la Corona, García Obispo de Jaca; Sancha muger del Conde de Tolosa. y Teresa casada con el de Provenza (1).

<sup>(</sup>t) Rodrigo Kimenez, Reruse
16 Hisp. feseelib 6. Cap. 4. pag. 92.

17 Anten de los Anales Tolodones,
18 Hisp. feseelib 6. Cap. 4. pag. 92.

18 Anten de los Anales Tolodones,
18 Anten de los Antendos Tolodones,
18 Antendos Tolodones,
18 Antendos Tolodones,
18 Antendos Tolodones,

DEER ESPANA ARABE.

Condes, de

CCLIX. Cataluña en estos tiempos estaba dividida en muchos Condados, aunque todos, ó por visallage, ó por respeto, dependian del Conde de Barcelona Don Ramon Berenguer Primero, de quien he hablado poco antes. Raymundo casado con Adala, era ya. Conde de Cerdaña en tiempos de Alonso Quinito y de Bermudo Tercero, y prosiguió con el mismo Señorio baxo el reynado de Fernando, y aun tres años mas hasta el de mil sesenta y cocha (1).

En Besalú gobernó Guillelmo el CCLX. -Gordo hasta el de mil cincuenta y dos, si me- Besalá. rece fé el Historiador Anónimo de Ripoll, en onyo Monasterio fue enterrado; pues segun escritura del mismo Conde, hechá en favor de la Catedral de Gerona, hubo de vivir alomenos tres años mas, hasta el de mil cincuenta y cinco, a no ser que la fecha esté errada. Su -hijo y succesor Bernardo, varon muy bueno y (caritativo), casado con Ermeniarde, Señora ignalmente piadosa, vivió hasta el año de mil ciento y once, y se enterró en Ripoll; y como muriese sin hijos, nombró por heredero de sus estados à Ramon Berenguer de Barcelo--na, el tercero de este nombre (2). serialia skirilo Vv 🗷

Condes de

Barcinenensium cap. 19. pag. 548. Yepes, Crénica del Orden de Sun Benite , tom. 3. Escritura 2. fol. 12. y 13. Pedro de Marca, Histoire de Bearn , lib. o. cap. 2. pag. 802. Mariana , Hist. gen. de Espa-#a, tom. r. lib., 9., cap., 7. pag., · 427. Ferreras, Histoire generale d' · Espagne, tom. 3. siglo 11. pag. 210. . y 211. Hermilly en las Notas á Ferreras, pag. 211. Blanca, Aragomensium rerum Commentarii, pag. 96. Zurita , Anales de la Corona do Aragen , lib, I, eap. 18, fel. 42.

Abarca, Diago, y otros muchos. Veasa la Coleccion de Lapidas del tiempo de los Godos, cap. t. art. 40. num. 1. y 2. Vease la Ilustrakion 8. num. 3.

Pe-

(1) Monge de Ripoll , Genta Comitum Barcinanensium, Hage 542. Balucio , Collectio veteram monumenterum , Escritura 235. pag.

(1) Monge de Ripoll citado. Balucis cit. Escritura 243. pag. 1105. Becritura 290, pag. 1168.

HISTORIA CIVIL

Condes de Ampurias y Peralada.

CCLXI. Los Condados de Ampurias y y Peralada en los años de mil treinta, y mil treinta y cinco, estuvieron en poder de Hugo Primero, el qual, aunque estuvo casado con Guisla, que le sobrevivió muchos años, y tuvo en ella un . hijo llamado Poncio, parece sin embargo que murió sin dexar succesion; pues hallo Conde en Ampurias despues de él en los años de mil quarenta y quatro y cincuenta y quatro a otro Poncio, hijo de Gaucefredo Primero, Conde de Rosellon. El succesor de Poncio en los dos Señorios fue Hugo Segundo, que seria talvez hijo suyo, y gobernó, segun las memorias que nos quedan de él, alomenos doce años, desde el de mil setenta y nueve, hasta noventa y uno (1).

Condes de Rosellon.

El primer Conde de Rosellon, de que tengo noticia, se llamó Gauceberto, y despues de él por los años de mil y treinta lo fue su hijo Gaucefredo Primero, el que nombré poco antes. Se siguió su hijo Gaucefredo Segundo, casado con Azalaide. Príncipe muy bueno, que gobernó por lo menos veinte y cinco años, desde el de mil quarenta y quatro, en que sé halla ya nombrado en los Diplomas. hasta el de sesenta y nueve, en que hizo fabricar la nueva Catedral de Elna, segun la forma y medidas del templo de Jerusalen. En el año de mil setenta y cinco había ya en Rosellon otro Conde llamado Guilaberto, que seria hijo de Gaucefredo y 'Azalaide, y gobernaba todavia el año de mil y ciento. (2).

(1) Balucio, Collectio voterum monumentorum, Escrit. 202. pag. 1043. Escrit. 215. pag. 1062. Escrit. 228. pag. 1087. Escrit. 228. pag. 1087. Escrit. 240. pag. 1101.

Escrit, 252, pag. 7178, Escrit, 291, pag. 1170. Escrit, 297, pag. 1176. Escrit, 310, pag. 1191.

Εl

(2) Balucio , Marea Hispanica, Liber Quartus , Day. 458. Coloctio

DEILE ESPAÑA TARÁBE.

CCLXIII. El Condado de Pallars parece Condes de que se desmembró del de Urgel en el año de unil y diez, en que murió Ermengaudo Primero; pues es natural que fuese hijo de este el Conde de Pallars, llamado Raymundo, hijo de Ermengaudo, de quien sé conserva memoria en una escritura del año de mil y treinta. Raymundo Segundo, hijo de dicho Raymundo v de Ermesenda, se halla intitulado Conde desde el año de mil cincuenta y seis, y todavía llo era en el de setenta y nueve. En mil eincuenta y cinco se casó con Valencia, hija de Don Arnaldo de Miron y de Doña Arsenda, y en ella tuvo dos hijos, à Pedro que le sucedió en el Condado, y á otro llamado Arnaldo como su abuelo materno. Despues de la muerte de Raymundo Segundo, parece que el Condado de Pallars se dividió en dos señoríos. quedando el uno para Pedro, como hijo heredero del Conde difunto, y el otro para la Casa de Arnaldo de Miron, padre de Valencia, que en el año de mil sesenta y ocho conquistó con su brazo la Villa de Agér, y otros castillos y fortalezas de Moros. Pedro, que se casó segun parece con una nieta del Conde Raymundo de Cerdaña, era todavia Conde de Pallars en el año de mil y ciento ; y por los mismos tiempos lo era Artal, hijo heredero de Arnaldo de Miron (1).

- E1

. 202. pag. 1943. Estrit. [216. pag. [] facit. 213. pag. 1720. [ Berfit. 220. 2085. Escrit. 231. pag. 1090. Escrit. 272, pag. 1148. Escrit. 285. pag. 1164. Escritura 297. y 298. gag. 1176. y 1177. Escuit. 326. . Pag., 1219.

(1) Balucio, Collectio veterum menument erum , Escritura 205. pag.

weteram menumentorum , Escritura . 1046. Escrit. 244. pag. 1705. Espag. 1141. Escrit. 273. pag. 1149. Escrit. 288. pag. 1147. Bscrit. 292. pag. 1171. Escrit. 312. y 313. pag. ' 1209 y 4212. Monge de Ripbil, Gest & Comitum Barcinenensium, cap. · 14. Pag. 545.

- Hestoria Civilia

El Condado de Geronal estaba en poder de los Condes de Barcelona, ó de personas de la misma Gasa, á quienes ellos lo redian. Desde el año de milareinta y cinco; hasta el de su muerte, qualique ca mil cincuensa y seis, lo gozó Remesenda, que era tia del Conde Ramon Berenguer Primero, y luego despues de ella se intituló Condesa de Gerona la insigne, muger del mismo Conde, llamada Almodevo Adalmode (this here to the last of

Berga. Señores de Cardoña.

Condes de

Gerona.

Condes de CCLXV. SEA Sénaria ide Cardona en cel afio de mil y quarenta era de Heribaldo, Obispo de Urgel, y el de Berga en mil y cincuenta era del Conde Bernardo, que ayudó à Ramon Berenguer Primero, en la guerra contra Raymundo de Cerdáña (2) sin il seri la con

Urgel.

Condes de COLXVI. Pero entre todos los Cándes subalternos de Cataluña los mas célebres eran los Ermengaudos de Urgel, llamados vulgarmente Armengoles. Ermengaudo Tercero, ape-Ilidado el de Balbastro, ien cuyo sitio munió, sucedió à su padre en el año de mil treinta y ocho; mas como no tenia de edad sino cinco años cumplidos, se sujetó à la tutela de su madre Velasquita Constancia, que uno y otro nombre renia. Fue principe guerrero y valiente desde su mocedado ay udo al Conde Ramon Berenguez de Barcelona, como à su Señor, en todas las guerras contra. Christianos y Moros: y las hizo tambien por sí mismo à los Mahometanos, á quienes venció muchas veces, llegando à tener la gloria de que le pagasen parias.

<sup>(</sup>x) Balucio , Collectio veterum menumentorum , Escritura 218. pag. 1065. Escrit. 223. pag. 1083. Escrit. 138. pag. 1099. Escrit. 246.

pag...I Pop. (2) Balucio cit. Escrit. 221. pag. 1072. 7 Becrit. 235. pag. 1096.

DE LA ESPAÑA ARABE. rias, y rindiese homenage. Su mismo valot lo arrastró á la muerte cerca de los muros de Balbastro; pues echandose con sus tropas cansadas sobre un exército de Moros, que acudió à socorrer la plaza, perdió gloriosamente la yida en el combate en el año de mil sesenta y cinço, teniendo de edad treinta y tres años, y de condado veinte y siete cumplidos. El General Mahametano, que seria el Rey de Hues, ca, é el de Zaragozh, recogió como gran tesoro la cabeza del Gonde, la hizo embalsamar y engastar en oro, y en todas sus guerras se la lleνά: slempre: consigo, como prenda gloriosísima de su singular valor (1)

- CCLXIVIII, o En tiempo de dicho Conde MohamadIV. Ermengando en videl Rey de Castilla y Leon de la España Don Fernando Primero, hubo grande revolu- Arabe, y Rey cion en el gobierno de los Arabes, porque I de Sevilla. habiendo muerro en Córdoba en el dia catorce de Agosto del año de mil quarenta y tres Gehue Abul-Hazemia Rey excelente y amado de todos: los Cordobeses se dividieron en 6 dos facciones in nombrando unos por Soberano a Edriso Almetaied, hermano del Rey Jahia, y otros a Mohamad Abulcassem Allacamita) bijo de Ismailis de la Casa Sevillana de los Obedes ó Obades. Dentro de los muros : de la Giudad venció el partido del primero. pero en lo restante del Reyno sue reconocido eli sagundo in de suerre que quedandose Edriso con el solo título de Rey de Córdoba. -m.) if the constitution descent the fall that

(1) Monge de Ripoll , Gesta Comitum Barcinenensium, cap. 14. paga 544. El Autor del Cromicon Malleacerose, en Balucio, Marca Michanica , Liber Querens , pag. 455. El citado Estevas Balucio, Celler

tie veterum menumenterum, Escritura 212. pag. 1056. Escrit. 120. pag. 1069. Escrit. 233. pag. 1093. Escrit. 235. pag. 1090. Escrit. -347. pag. 1111. Escrit, 25p. 258. y 459. pag. 1125. y sig.

Rey XXIII.

HISTORIA CIVIL 344 Mohamad Allacamita se pasó à Sevilla, que era su pátria, y con el se trasladó á esta Ciudad el Trono de los Miramamolines. Este Príncipe sábio y prudente, de quien sé conserva una moneda en la Ciudad de Veletri en el Museo Arabigo del Cardenal Don Estevan Borja. reynó segun mis cuentas unos siete años y nueve meses, hasta catorce de Mayo de mil cincuenta y uno, en cuyo tiempo con poca diferencia por hallarse cargado de años y achaques, y amenazado de la muerte, renunció la Corona a su hijo (1).

Abu Amru, do la España Arabe, y Rey II. de Sevilla.

CCLXVIII. El hijo de Allacamita ilama-Rey XXIV. do Abu Amru Obed ; y apellidado Almotadodo Billa, fue principe hermoso, fuerte y eloquente, insigne por sus guerras y victorias; pero igualmente señalado por sus fliquezas y crueldades. Tuvo quinientas concubinas, y dicen que vició ochocientas doncellas; y en medio de ser tan afeminado, lera su mayor de-Peyte un gabinete que leniste todas las cabezas nobles que había cortado con su espada. Murio de pesadumbre por la muerte de su hi-La Arthita en el dia veinte y ocho de Marzo de milisesenta y núeve, & los diez y siete años. diez meses y catorce dies de Reynado (2). Regulos de CCEXIX. La Cindad de Cordoba . se-

Córdoba.

parada (como dixe) del resto de la nacion, comenzó a gobernarse por si sola desde el uño de mil quarenta y tres, en que Mohamad Allacamita traslado el Trono a sevilla. Tavo sois Reyes seguidos, todos descendientes de la Ca-

21 John 1

f. art. I. Tum. 2. (2) Abu Bakero cit. pag. 19. 7 45. Abu Abdellu cit. page 209. Ben Alabar en el lugar cita, Vease la Ilumincion 4 in Califa

<sup>(1)</sup> Abu Bakero , Vestis series , pag. 39. Abu Abdalla , Venir acu picta . pag. 209. Ben Alabar , Cronologia, pag. 209. Vease la Ilustracion 4. num. 23. y la Coloccion de Lápidas del tiempo de los Godes, cap.

DEJEA : BSPARA : ARABE. -82 Real de Alf Alnassero, Ledinalia, Los dos primeros, llamados Edriso Almetaied, y Al-· Hasem Ben Ali, cran hermanos del Rey Jahia: Edriso Alaleo, que sucedió, era hijo del mismo Jahia, y sobrino de los dos antecedentes: en quarto y quinto lugar reynaron Mohamad · Almahadi, primo de dicho Alaleo, y otro que tambien le seția deudo, Ilamado Almoua F1keo; y en sexto lugar tuvo el Trono Alcassemo Almostali, que era hijo de Almahadi. Es--tos seis Reyes de la Casa All, vivieron solos diez años, desde el de mil quarenta y tres, en que comenzaron, hasta el de cincuenta y tres en que murió el último: y la causa de tan corta vida seria la dulce memoria del feliz reynado de -Gehur, por cuyo motivo el pueblo los mataria segun su bátbara costumbre; pues efectivamente despues de ellos fue proclamado Rey Abulualid, hijo de dieho Gehur, Príncipe bueno que siguió las huellas y exemplos de su pa-· dre, sin cometer otro error sino el de encargar el gobierno en su vejez à un hijo que tenia Ilamado Abdelmalec, incapaz de gobernar por su mucha aficion al juego y à toda suerte de di--versiones. Reynó Abulualid con su hijo Abdelmalec hasta fines (poco mas 6 menos) del año de mil sesenta y nueve, en que sueron -muertos uno y otro por Mohamad Almotamed, Rey Tercero de Sevilla (1).

CCLXX. Los seis primeros Reyes de Córdoba parece lo fueron tambien de la Ciudad de Málaga, pues hallo notados expresamente con este título al primero y tercero, y lo serian TOM. XII.

Regulos de Málaga,

<sup>(</sup>t) Abu Abdalla cir. pag. 209. 211. Abu Bakero cit. pag. 45. 210. Alhomaido y Ben Alabar, pag.

tenian antes: daba de limosna á los pobres quinientos doblones cada Viernes, que era como , el Domingo para nosotros; y quando se sentaba en el tribunal para examinar las causas y dar sentencia, queria que los Sábios y Doctores le corrigiesen, si en alguna cosa se apartaba de lo prevenido en las leyes. Despues de la familia de los descendientes de Alí, que aca-

-bó en el año de mil cincuenta y tres no nombranclas historias otro Rey de Malaga hasta la edad de los Almoravides, de que hablaré mas abaxo (1).

Granada.

٠,٠

CCLXXI. La Ciudad de Granada, que ha-Regulos de-bia obedecido hasta el año de militorinta y siete asp Rey Habus, sel Segundo de leste nombre, -reconoció por succesor al hijo del difunto, Hamado Badis, apellidado Almodfeto, é intitulado Alhagib o Virey, El Prîncipe joven goibernó con acierto y felicidad: extendió con el , poder de sus armas los Estados que habia heredado; y murió (con sentimiento del ipueblo - A fines the also de mil setenta y dos co principios del siguiente, à los treinta y cinco de su reynado (2). 1. C. 1. 1. 1. 1. 1. n december y leaves w ni ni je ojesta si**En** 

> '(1) Ben Alabar , Cronologia, y Albemadi, Suplementum, pag. 211. Abu Bakero Vestis serica, pag. 18. Ben Haiam cit. por dicho Abu Ba-

kero , pag. 41. 14Y (2) Abu Abdalla , Vestis aca picta , y Riblioceca , pag. 213.

DE DAVE OP A RUO ARIABE.

- CCLXXII. Englishmerian despues de los Regulos de Principis Delmatas, que reynabon habta el año Almeria. de mil cincuenta y uno , se apoderó del Trono uno de la familia Somadeha de los Altigibitasi. Alamado Man Aluazretin Abli Alahuas, I hilo dei Mohamad Abu Jahial, ikeyide Huesça; Era waron ide mucho ingenio premsejo y eloquenciare però nada le valió para librarse de la muerte que le dieron los sediciosos luego al año siguiente. Su hijo y succesor Mohamad. Abu Jahia, que habis nacido en Zaragoza en riempei que su padre tenia el gobierno de aque. lla Ciudad; tuvo la suerte de reynar treinta y nueve años (1).

CCLXXIII. El reynado de los Dalmatas. Regulos de en Valencia acabó, segun mis conjeturas, por Valencia. los años de mil'y treinta. Siguieronse en aquella Ciudad orros dos Reyes, padre é hijo, entrambos conocidos con el nombre de Abdelaziz, y con el título de Almansor: el primoro, que era hijo de Abu Amer, se llamaba. Abulhassen Ben Abdelrahman, y el segundo. Almodfero Abdelmalece No me consta deb tiempo del reynado de cada uno : pero los dos juntos parece que llenaron treinta y cinco. años, desde el de mil y treinta, en que supongo haber comenzado el padre, hasta el del sesenta y cinco I en querel hijo fire échado dels Trond por el Rey de Toledo (2)./. . ... A. m. all

CCLXXIV. En Denia del Reyno de Va-Regulos de lencia prosiguió el Señorío de los Dalmatas aun Baleares. despues de la muerte del célebre Zohairo, sucedida en el año de mil cinquenta y uno: pues

Xx 2

(1) Abu Bakero , Vestis serica .

<sup>(</sup>I) Abu Abdalla citado-pag. 274. Abu Bakero , Vespis sárica pag. pag. 40. y 44. Boa Alabar, Crosslogia, pag. 115.

... Historia Civib era de la misma nacion Mogiahedo Abulgiaisco, hijo de Abdalla, que juntó el dominio de dicha Ciudad con el de las dos Islas de Mallorca y Menorca, de que ya antes era Rey. El Príncipe Mogiahedo, que otros llaman Mogeyd, reynó con humanidad y prudencia: algunos años antes de apoderarse de Denia, fió el gobierno de Mallorca a un Murciano doctísimo y querido de todos, que se llamaba Mohamad Abulabbas, hijo de Rosc: y siendo ya dueño del auevo Estado, mandó con piedad extraordinaria que todos los Clérigos y Christianos de sus dominios estuviesen sujetos en lo espiritual al Obispo de Barcelona. Su hijo y succesor Halí confirmó este piadoso de-

creto en el año de mil cincuenta y ocho, de

cuya fecha se colige que en dicho año comen-

Regulos de Zaragoza.

zaria á reynar por muerte de su padre (1). CCLXXV. El primer Rey de Zaragoza, como insinué en otro lugar, fue Al-Mondero Altagibl, hijo de Jahia, que se llamó tambien Abu Alhakem, y se intituló Almansor, Príncipe de gran corduta y sagacidad, humanisimo con los súbditos, y cortesísimo con los Embaxadores de los demas Príncipes. Fue muerto en Granada por su pariente Abdalla, hijo de Alhakem en elemes de Septiembre del año de mil treinta y nuevo. Lo sucedió Soliman Abu Aiub Algiozami, hijo de Mohamad, que se apellidó Almostain Billa, y reynó siete años, hasta el de mil' quarenta y seis. Su hijo y succesor Ahmad Abu Giafar Almoctadero tomó el título de Alhagib á Virey, fue muy

<sup>, (1)</sup> Abu Abdalin ; Ventis acu piena, numentarum , Escrituro 248. y 249. pag. 216. Abu Dakero citado , pag. pag. 1113 y 1116. 43. Balucio , Collectio veterum mor

DE LA ESPAÑA ARABE.

muy valiente en las armas, tuvo muchas guerras con los Christianos, perdió y recobró a Balbastro, y murió en el año de mil ochenta y uno, despues de treinta y cinco de reyna-

do (1).

CCLXXVI. En la Ciudad de Badajoz, que se consideraba entonces como Capital de Badajoz. Lusitania, despues de Almansor Abdalla, hijo de Muslama de la Casa de los Alafras, que vivió con poca diferencia hasta el año de mil y cincuenta, tomó las riendas del gobierno su hijo Mohamad Abu Bakero, apellidado Almodfer, varon muy docto y erudito, que compuso una obra excelente de Anales ó memorias mahometanas, dividida en cincuenta tomos (aunque Ben Haian la atribuye à su padre.); y falleció en el año de mil sesenta y ocho. dexando dos hijos, que le sucedieron en la Corona (2).

CCLXXVII. En Huesca hubo Reyes por Regulos de muchos anos, segun consta por las guerras Huesca. que tuvieron con Aragoneses, Navarros y Castellanos; pero en las historias que he leido, no hallo expresado el nombre sino de uno solo, que se llamaba Mohamad Abu Jahia, y sue padre de Man Aluaratin, Rey tercero de Almeria. Este Principe, por sediciones ó guerras civiles, hubo de huir de su Corte, y refugiandose en Valencia, fue bien recibido por el Rey de esta Ciudad, que lo era entonces Abdelaziz Abulhasen. Segun las épocas del Rey Valenciano, que empezó à reynar por los

, Regulos de

<sup>-(5)</sup> Abu Abdalla . Verrie ade Liy Bent Abdun e pag. 232. by br p. picen, y Biblioreca pag. 211. Ben Abu Bakero , Ventis serica , pag. Alabar, Cronologia, pag. 211. 41. Ben Haian citado por Abu Ba-(a) Abu Abdaila, Ben Alaber - kero, pag. 41.

HISTORIA CEVIE años de mil y treinta, y del de Almeria, que comenzó en el de mil cincuenta y uno, parece que debe fixarse el reynado de Mohamad Abu Jahia entre los años de mil y treinta, y mil y cincuenta (1).

1055.

Fernando CCLXXVIII. La multiplicidad de Seño-Rey de Leon ríos en que estaba dividida la España Arabe, se arma contra contribuyó sin duda á debilitar el poder de elanode 1054. los Miramamolines, que con tener menos escomienzan tados, y exército mas reducido, debian halas guerras en cer frente à tantos enemigos nuevos quantos: eran los pretendientes y competidores que aspiraban à la Soberanfa de toda la nacion. Estas circunstancias, aunque de algun modo favorables à los Christianos por ser mas facil la conquista de pueblos pequeños y divididos, que la de una nacion unida y poderosa; sin embargo de esto acarreaban muy grave dano, porque quanto se ganaba en facilidad, otro tanto se perdia en dilaciones, siendo necesario hacer muchas guerras en lugar de una, y'sin esperanza jamas de una victoria decisiva y final, por quedar siempre otros Reynos que destruir, y nuevos enemigos que sujetar. Consideró estas dificultades el Rey Don Fernando de Leon; pero nada bastó para detenerle desde el momento en que se vio libre de las emulaciones de Navarra, y de las inquierudes de los sediciosos y rebeldes. En el mes de Septiembre del año de mil cincuenta y quatro, en que cumplió el decimoseptimo de su reynado, acabó con la guerra de su hermano Don García, y luego al punto determinó moverla à los enemigos de la religion, disponiendo

<sup>(1)</sup> Ben Alabar , Cronologia , pag. 214.

DE LA BSPARA ARABE. do desde entonces todo lo necesario para salir à campaña en la Primavera del año siguiente. Nuestros Historiadores modernos adelantan mucho el principio de esta guerra, quien once años con Ferreras, y quien aun diez y seis, como el Padre Mariana, Don Diego de Saavedra, Prudencio de Sandoval y otros muchos; pero en esto se oponen claramente à todas las fechas expresadas en nuestros Anales y Cronicones, y al testimonio indubitable del Monge de Silos y que hablando del asunto en dos ocasiones diversas dice, que Don Fernando estuvo diez y seis años (y aun diez y siete segun las cuentas de los demas Escritores ) sin poder acometer à los infieles como lo deseaba, y que no lo executó hasta despues de la muerte de su hermano Don García de Navarra (1). CCLXXIX. Adelantada la Primavera del Guerra priaño de mil cincuenta y cinco, quando ya la mera en Portierra iba madurando sus producciones, y pre- de Sea, Viseo, sentaba abundante forrage à la caballetia, sa Lamego lió Don Fernando à campaña con buen exer- Coimbra. cito, y pasando el sio Duero por tierra de . Campos, y luego el Tormes de Salamanca, se entró por cerca de Almeyda en Portugal para continuar las conquistas que habia emprendido por squelles partes el Rey Don Alons Quinto su suegro, signiendojen esto naturalmente las insinuaciones de su! muger Doña Sancha, Sañora que por su mucho juicio y amabilidad se habia cautivado el ánimo de su Esposo y los co-

tugal. Toma

the eller of chrysen las fecties, y perdecent num. 80. pag. 315. num. 85. pag. Carille, titulo, L'er Fornando, bil. 318. Mariana, Historia general de. 4. Fetrovian, Historia general de. 4. Fetrovian, Historia general de de la fetrovian. España, tom. t. lib. 9. cap. 2. pag. 404. Salvedra , Corona Gotica , parte 2. sit, Don Fernands, pag. 1194

pagne, tom. 3. siglo 11. and 1044. pag. 180. Othos muchos.

1 2.15

" Historia Civit" razones de toda la nacion. Marchó talando las haciendas de los Moros por los dos territorios de Guarda y Viseo, sin detenerse en ninguna parte hasta llegar à la Villa de Sea, de cuya plaza, que entonces era fuerte, se apoderó por asalto, castigando con la muerte a los primeros que quisieron hacer resistencia, y llevandose cautivos á los demas. Desde alli prosiguió todo el verano con excursiones continuas, ora por un lado, ora por otro, saqueando las campiñas, y apoderandose de muchas Villas y Aldeas, cuyos nombres no sabemos; y lo mismo hizo en la Primavera y verano del año siguiente, que fue el de mil cincuenta y seis, destinando las estaciones frias y destempladas para los cuidados del gobierno y descanso de la tropa. En el año de cineuenta y siete tomó las Ciudades de Viseo y Lamego, de que nos ha quedado memoria por ser conquistas mas respetables y ruidosas que las de los años antecedentes. El sitio de Viseo fue trabajoso por los valientes flécheros que habia en ella, acostumbrados à disparar con tanto acierto y violencia que no erraban tiro, y traspasaban muchas veces aun los yelmos y corazas, y qualquiera otra especie de armas defensivas. Pero el valiente Rey, que no se acobardaba por peligros ni dificultades, exâminó la parte mas flaca de la Ciudad, y se arrimó à ella con un cuerpo de excelentes honderos, que llevaban las adargas cubiertas de tablas sobrepuestas, para que en ellas se clavasen las flechas, y perdiesen su primer impetu y vigor. Sitiadores y sitiados pelearon largo tiempo, y con mucha firmeza y obstinacion, hasta que por fin Don Fernan-

do, despues de algunos dias de combate, en-

tró

DE JUN ESPANA ARABE. tro victorioso en la Ciudad, hizo prisioneros à todos los Mahometanos que habia en ella: mandó cortar las dos manos al que treinta años antes habia muerto de un flechazo al Revi Don Alonso Quinto; y cedió todos los demas cautivos à sus soldados en premio de la victoria-conseguida, y para animarlos à otras semejantes. Efectivamente mostraron luego su dorage en el sitio que se puso inmediatamente 4 la Ciudad de Lamego, porque aimque sus muros eran sisos y capaces de larga defensa. la cercaron con torres de madera, y la batieron con tanta fuerza y continuación, que en pocos dias abrieron brecha, y se entraron por ella, degollando de los que mas quisieron da inderte que la esclavitud, y condenando á los demas segun la determinación del piadoso Revi à las Pabricas de las Iglesias y lugares piosi Tomaron luego otros castillos por aquellas vecindades, y entre ellos (dice el Monge de Silos) los de San Justo y Targea, que muestros historiadores modernos llaman San Martin, y Taranza , todos ellos destruidos por orden de Don Fernando para quitar à los Moros la esperanza de fortalecerse otra vez en aquellas plazas de frontera. La toma de Viseo sue en el dia venne ly cinco de Julie ; y la de La? mego a veince, y mieve de Noviembre de de San Saturnino, en Sabado, fechas que convienen puntualmente al año de mil cincuenta y siere que dike antes. Aunque la estacion convicaba a tomar Quartéles de invierno, el Reg sin embargo quiso proseguir la campalia, dando solamente un breve descanso à las tropas para poder viajar entre tanto hasta Santiago de Galicia, con el fin de encomendar al Santo Apos \* TOM. XII. tol

HISTORIA CIVIL 354 tol la jornada de Coimbra que tenia meditada, por ser esta la única conquista que quedaba por hacer entre los dos rios de Mondego y Duero. En el dia veinte de Enero del año de mil cincuenta y ocho estaba ya Don Fernando baxo los muros de la Ciudad, teniendo puesta toda su confianza en el poderoso protector de las armas españolas à quien habia hecho oracion humilde y devota por tres dias seguidos, y ofrecido preciosos dones ante su sagrado sepulcro. La Plaza era fortisima, guarnecida con buenas tropas, y bien proveida de viveres y pertrechos militares, de suerte que por quanto la batiesen los esforzados Christianos con toda especie de máquinas, resistió sin embargo, con indecible valor por mas de seis meses hasta el dia velnte y quatro de Julio, en que los Ciudadanos obligados de la hambre enviaron sus Embaxadores à nuestro Rey, para rendirse y capitular. El dia de viernes, que se halla notado por dos veces en la Crónica de Coimbra, y en la Lusitana, y la vigilia de San Christoval, expresada en las mismas Crónicas, y en la Complutense , prueban claramente, que se rindió la Ciudad à veinte y quatro de Julio, que es el de la vigilia de dicho Santo, y en el año de mil cincuenta y ocho, en que la misma vigilia cayó en Viernes; y por consiguiente estan erradas las fechas de los Cronicones que nombran el año de mil sesenta y quatro, y el dia nueve, ó veinte y cinco del mes. Dos dias se pasaron desde Viernes à Domingo en formar las capitulaciones, conviniendose por fin las dos partes en que los Ciudadanos saldrian de la Plaza con sus mugeres é hijos, y el di-

DE LA ESPAÑA ARÁBE. dinero necesario para el viage, y entregarian · al vencedor juntamente con las llaves de la Ciudad todos los demas haberes y caudales. A mitad de la mañana del Domingo dia veinte y seis de Julio entró Don Fernando en Coimbra. acompañado de su muger Doña Sancha; de los Obispos de Santiago, Mondofiedo, Lugo y Viseo; de los Abades de Guimaraens, y Celanova; y de todos los demas Señores eclesiasticos y seglares, que habian seguido el exército, y despues de haber dado las gracias à Dios por tan noble victoria, encargó el gobierno de todo lo conquistado entre Mondego y Duero à un esclarecido Varon llamado Sisenando, á quien respetaban mucho no solo los Christianos, pero ann los Moros por haber experimentado su bondad y prudencia en la Ciudad de Sevilla, donde el Rey Abu Obed, que es el mismo que llaman nuestras historias Abenhabet, lo detuvo por algunos años, al principio como á prisionero, mas despues como á Consejero y Privado. Si es legítimo un Diploma del Rey Don Fernando publicado por Sandoval, aunque su fecha, y otras circunstancias le dan muy mal semblante; contribuyeron mucho à la toma de Coimbra los Monges de Lorvau, porque ellos lo animaron à la empresa, y queriendo el Rey levantar el sitio à principlos de Julio por falta de viveres, se los enviaron de su Monasterio tan abundantes, que bastaron hasta que la Ciudad se rindió, por cuyo motivo el piadoso Príncipe les manifestó desde Juego su agradecimiento con noble generosidad. Con mas razon puede atribuirse la victoria à la experimentada proteccion de Santiago Apostol, á cuyo Santuario fue Don Fernando dos veces, Yy 2

res de Obispo (1).

En (t) Mange de Silos, Conicon, Bl del Crobicon Lunicanum, pag. num. 85, 85, 87, 88, 89, 9 90, pag. 417, 9 418, Pelayo, Cronicon Resum 318, y sig. Bl Auton del Cronicon Legionausus, num. 7, pag. 496. Conimbricente, pag. 329. 7 337. El Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp. del Crenices Complurance, pag. 316. gest. lib. 6, cap. 11. pag. 99. Lucas

DE LA ESPAÑA ARABE.

CCLXXX. En el mismo año de mil cines Guerra secuenta y ocho, en que se tomó la Ciudad de gunda en las Goimbra, convocó Don Fernando en Leon Rey de Toleà todos los Grandes y Señores de la Corte do se hace tripara consultar sobre la continuacion de la guer. butario ra; pued podian irradelante por el mismo Rey-Leon. no de Portugal, o bien formar otro rumbo diferente j y despues de oidos los varios pareceres, se juzgó y determinó que al año siguiente convenia tomar el camino de Castilla y Aragon para limpiar de Moros las fronteras de aquella: parte, ya que estaban limpias las de Galicia y Leon. La primera arremetida fue contra la Villa de Gormaz, que por estar en los confines del Reyno había pasado varias veces de unas manos à otras, y quando estaba en poder de Moros, ocasionaba mucho dano á los Christianos por las salidas y cavalgadas que hacian de quando en quando sus habitadores Luego despues de Gormaz se echó Don Fernando sobre Vado del Rey, y de aqui pasó à Berlanga, plaza entonces muy fierte, cuyos Ciudadanos, viendose amenazados por un lado, horadaren despacio los muros por la otra parte, y por los agujeros se escaparon sin que. nadie los viese, dexando las mugeres y niños que no pudieron seguirles. Se apmeró despues nuestro exercito de Aguilera, Santa Mafia: San Juste, Guermos, y otros michos lugares; echó: por tierra los castillos, y atalayas que tenian los enemigos; y corrió desde Medinaceli hasta Tarazona atalando y saquean-

de Tuy, Cronicon mundi, lib. 4. pag. 93. Sandoval, Airorid de los Reyer de Castilla , tisulo Don Fermande, fol. 12. y 13. Orros muchos. .

Nease la Coloccion de Lapidas del tiempo de les Gedes, cap. 1. urt. 39. пиш. 1.

358 HISTORIA CIVIL queando todas las haciendas y aldeas. Concluida esta campaña, en que se pasó el Verano del año de mil cincuenta y nueve, mandó el Rey aumentar el exército con mucho número de Honderos, y otras tropas escogidas para emprender la conquista del Reyno de Toledo, cuyos Moros eran muy ricos y poderosos, temidos del mismo Rey de Sevi-Îla, que era entonces el Miramamolin, ó principal Soberano de la España Arabe. Entrandose pues Don Fernando por Castilla la nueva en la Primavera del año de mil y sesenta, baxó por las orillas del Rio Xarama, y ora inclinandose à la derecha, y ora à la izquierda, pasó à fuego y cuchillo quantos pueblos hallaba, y llenó de horror y espanto à los de Uceda, Talamanca y Alcoléa, y aun à los de Madrid y Guadalaxara, y otros muchos pueblos de Henares y Manzanares. Asentó por fin los Reales baxo los muros de Alcalá, por ser Plaza de mucha consideracion, y en que los Moros de aquellos contornos se habian retirado con sus familias para huir del enemigo que los perseguia por todas partes. La Ciudad

viendose batida con terrible fuerza, á que no era posible resistir largo tiempo, y no pudiendo impedi por otra parte el daño que hacian por de fuera los siriadores á todas las haciendas de los ciudadanos; envió una embaxada al Rey de Toledo, que era entonces Jahia Almamon hijo de Ismaël, suplicándole, que á buenas ó por fuerza procurase de un modo ú otro ahuyentar á los Christianos, que eran sobrado poderosos, y amenazaban á todo el Reyno. Almamon, considerando el peligro, marchó en persona al campo de los Españoles;

DE LA ESPAÑA ARABE. se presentó con mucha cortesia y acatamiento al Rey Don Fernando; le regaló gran cantidad de oro y plata, y muchas telas preciosas; y se le ofreció por tributario si desistia de la guerra. El piadoso Príncipe para ahorrar las vidas de sus súbditos aceptó el partido, y se volvió à Leon con sus tropas, cargado de glorias y riquezas (1).

CCLXXXI. No descansó sino dos años, Guerra teren cuyo tiempo hizo restaurar la Ciudad de cera en Anda-Zamora, que en las guerras pasadas habia pa- lucia. decido mucho, y mandó reedificar de cal y Sevilla compra canto la Iglesia de San Juan, que era de tapia, la paz, entre-la misma que despues se llamó de San Isidoro, gando el cuery juntamente el cementerio de los Reyes, que po de San Isiestaba en dicha Iglesia para contentar en esto á su amada Esposa, por cuyo parecer mudó la determinacion que tenia de hacerse enterrar en San Pedro de Arlanza, ó bien en el Monasterio de Oña, que era de su particular devocion, y escogió aquel lugar para sepultura auya y de su muger é hijos, y aun de su mismo padre difunto el Rey Don Sancho el Mayor. Mientras se trabajaba en estas obras, cansado de la ociosidad en que lo tenian las paces hechas con el Rey de Toledo, pensó marchar por tierra de Campos y Extremadura á mover guerra al de Sevilla Abu Obed; y asi realmente lo efectuó en la Primavera ó Verano del año de mil sesenta y tres. Fueron tales los estragos que hizo Don Fernando en muy. poco tiempo con su acostumbrado valor y

El Rey de

pag. 100. Lucas de Tuy, Crenicen neundi, lib. 4. pag. 94. Alunto el Sábio, y ocres muches.

fe-

<sup>(1)</sup> Monge de Silos . Cronicon , mum. 90. 91. 92. 93. pag. 321. y sig. Rodrigo Ximencz, Rerum in Hispania gestarum , lib. 6. cap. 13.

" HISTORIA: CIVIL " felicidad, que et Miramamolin, signiendo el exemplo que habia dado tres años antes el Rev de Toledo, se echó à los pies del Príncipe Christiano, y ofreciendole grandes dones le pidió la paz en la forma que le pareciese mas conveniente. El Rey con el consejo de los Grandes determinó conceder al Moro lo que pedia, con tal que se diese por tributario, y entregase el cuerpo de la gloriosa Virgen Santa Justa, que debia estar en Sevilla, donde fue martirizada; habiendo concluido el tratado, como se habia propuesto, se volvió gloriosamente à la Ciudad de Leon, y dió las providencias necesarias para que se trasladase el cuerpo de la Santa piannque despues en lugar de este, por no haberse hallado, como se vera, en el libra siguiente, obtuvo Don Fernando el de San Ísidoro, a quien dedicó la nueva Iglesia (1).

Guerra quarta en Aragon Valençia. El Rey Don fermo.

- CCLXXXII. Contento el piadoso Principe con la sagrada conquista del cnerpo del Santo Doctor, quiso volver a tomar las armas Fernando vu- contra los infieles en el año de mil sesenta y elve i Leon en-cinco; y como por las paces hechas en las guerras pasadas no pudiese ofender los estados de los Reves de Toledo y Sevilla, se entró por Castilla en Aragon, escogiendo tal vez esta provincia para vongar la desgracia de los Christianos, que habian perdido alli en aquel mismo año la famosa batalla en que murio Ermengaudo Tercero, Conde de Urgel, PROPERTY OF STREET, STREET, STREET, VILLE VILLE

<sup>(1)</sup> Pelayo, Cronicon Regum Legienensiam, num. 8. pag. 426. Monge de Silos , num. 94. 95. 96. pag. 323. y 324. Rodrigo. Ximenez , Retum in Hisp. gest. lib. 6. cap. 13.

pag. 100. Lucas de Tuy, Crenicen, mmdi, lib. 4. pag. 95. Otros muchos. Vease la Coleccion de Lapidas del riempo de les Godes, cap. 1. act. 3p. pam. 1.

DE LA ESPARA ARABE. que es la que pudo insinuar el Autor de los Anales Compostelanos, quando escribió, que en dia veinte y cinco de Enero de dicho año hubo matanza de Christianos en Porca y Za-19goza. No sabemos individualmente las conquistas que hizo Don Fernando en esta su quarta jornada; pero asegura el Monge de Silos que hizo tributarias à todas las Ciudades y Villas de la Celtiberia, y que llegó hasta baxo los muros de Valencia, de cuya Ciudad en pocos dias se hubiera apoderado, si por enfermedad que le sobrevino, y aparicion (añaden algunos) de San Isidro, que lo avisó de su muerte vecina, no se hubiese visto obligado á levantar el sitio, y volverse á la Corte (1).

Entró el Rey en Leon en Muerte y En-GCLXXXIII. dia de sabado à veinte y quatro de Diciembre tierro de didel año de mil sesenta y cinco, y su prime- cho Rey. ra visita fue à la Iglesia de San Isidro, doude hizo fervorosa oracion, encomendando su salud eterna al Redentor de los hombres, y á los Santos Protectores, cuyas reliquias alli se veneraban. Pasó de alli á su Palacio á descansar por algunas horas, y luego á la media noche volvió à la Iglesia, asistió à los alegres oficios, de la Natividad del Señor, oyó la Misa de la Aurora, y comulgó en ella, y no pudiendo mas por flaqueza, se hizo llevar en hombros hasta su cama. Es exemplo singularísimo el de Don Fernando, que viendo su dolencia ser incurable, y vecina à la muer-TOM. XII.

(1) El Autor de los Anales Compostelanos, pagi 319. Monge de Silos , Grenicen , num. 1054 pag. 329. Rodrigo Rimenez citado, lib. 6. cap. 14. pag. 100. Lucas de Tuy citade , lib. 4. pag. 96. y .97. Ottos;

do-

DE LA ESPAÑA ARABE. dolor. le hicieron las exequias que merecia un Principe tan exemplar, y le dieron honrada sepultura en la misma Iglesia en que falleció (1).

CCLXXXIV. La exemplarisima muerte Don Fernando Primero, apellidado el mismo. Grande por sus virtudes y hazañas, é intitulado en su epitafio Rey de toda España, porque poseia mucha parte de ella fi y cobraba tributos de todos los principales Reyes de los Arabes en Castilla, Toledo, Aragon, Valencia, Andalucia, Extremadura, y Portugal; debiera bastar ella sola para formar un alto concepto de su piedad y religion; aun quando no hubiera dado tan buenos exemplares como dió en todo el discurso de su vida. Los caudales que dexó à la Catedral de Leon para el mejor decoro del Santuario, y aun para el calzado y vestido de los que sirven al Altan la magnificencia con que doto y enriqueció el Templo de San Isidro : la limosna de mil doblones que daba anualmente al Monasterio de Cluni: las preciosidades que regaló à las Iglesias de San Salvador de Oviedo, y de Santiago de Galicia: la beneficencia con que honro de los Monasterios de San Salvador de Oña, San Pedro de Arlanza, San Isidro de Dueñas, Santiago de Moreruela, San Benito de Sahagun, y otros de que no tengo noti-Zza

(1) Monge de Silos, Cronicon, pp. 105. pag. 329. 330. Pelayo Ovetense num. 8. pag. 486. Rodrigo Ximenez, lib. 6. cap. 14. pag. noo y tor. Lucas de Tny, Conicos atundi, lib. 4. pag. 97. El Autor del Cronicon Lustranum ; pag. 418. El del Cronicon Burgense, pag. 309. El de los Anales Cemplufen ess pag. 313. El del Cronicon Complutense . pag. 317. El del Cronicon Conimbricinso, lib. 3. pag. 338. Alonso el Sábio y los demas historiadores. Vense la Coloccion de Lápidas del siempe de les Gedes, cap. 1. art. 29. Ham. Li 7 to ...

HISTORIA CIVIL 364 cia: la devocion y frequencia con que asistia à los divinos oficios, mezclandose muchas veces con los Canónigos, y cantando con ellos las alabanzas de Dios, la humildad con que ora comia con los Clerigos y Monges. como lo hizo en Sahagun, donde pagó con su vaso de oro uno de vidrio que se le cayó de las manos; y ora los servia en la mesa, y los hacia servir por su muger é hijos, como lo executó en Leon en el dia de la consagracion de la Iglesia de San Isidro: la liberalidad con que socorria à los pobres, hospedaba a los peregrinos, y aliviaba las necesidades de todos los subditos: la afabilidad con que trataba á todos, ovendoles y contentandoles en lo que podia : la generosidad con que pagaba los servicios y premiaba el valor de los soldados: la intrepidez con que emprendia las guerras, y la modestia con que hacia las paces: el amor que tuvo siempre a su Esposa, llevandosela consigo a todas partes, y complaciendola en quanto le era posible: la buena crianza que dió à sus hiios, haciendo instruir à los varones en el Arte militar, y en las disciplinas liberales, y à las hembras en la devocion y en las labores propias del sexô: estas calidades y otras semejantes del esclarecido Príncipe Don Fernando lo representan á la posteridad como un dechado de virtud, en quien pueden aprender los padres, los esposos, y los Reyes (1).

<sup>(1)</sup> Monge de Silos, num. 21.
Pag. 315. y 316. num. 101. pag.
327. num. 104. pag. 328. y 329.
Rodrigo Ximenan, Rerum in Hiep.
San. Lib. 6. cap. 16. pag. 100. Lu-

che de Tuy citado, pag. 96. Yepes, Crenica de la Orden de San Benita, en varios Diplomas de los elmos 4.5. y 6.

CCLXXXV. Su muger Dona Sancha; Su muger & Sesiora muy devota, discreta y amable, se hijos y divi-gen su epitasio de San Isidro de Leon, pu-Estados. blicado por Sandoval y Yepes, falleció a cinco de Mayo del año de mil setenta y uno;1 pero sin embargo de esto las Memorias de Leon, y los Anales Complutenses, Compostelanos, y Toledanos convienen todos en poner su muerte en el dia siete de Noviembre de mil sesenta y siete. Los hijos que nacieron de tan feliz matrimonio, fueron cinco: Sancho, Alonso, Garcia, Urraca, y Elvira, todos intitulados Reyes por voluntad del Rey difunto, que con aprobacion del Real Consejo dividió sus Estados unos dos afios antes de morir. Cometió este inocente error de politica por exceso de amor paterno, y por el deseo de imitar á su respetado Padre Don Sancho el Mayor, que habia formado tantos Reynos quantos eran sus hijos, con las fatales consequencias, que cegado del sobrado amor, no temió Don Fernando en los suyos, habiendolas experimentado en sí mismo. Don Sancho, con ser el primogenito, porque no era tan amado de su padre, tuvo por Reyno el solo condado de Castilla; Don Alonso el mas querido, los Reynos de Asturias, y Leon; y Don García, los Estados de Galicia, que llegaban entonces hasta el Duero; heredando los tres ademas, de esto la porcion de conquistas y parias, que por la mayor vecindad de sus dominios correspondia à cada uno. Doña Urraca, la mayor de todos los hijos, doncella de singular hermosura; pero mucho mas apreciable por su prudencia y costumbres,

tuvo el patronato de muchos Monasterios, y el título de Rema de Zamora, que se le da en su Lápida sepulcral de donde consta tambien que murió en el año de mil ciento y uno, treinta y seis afios despues del padre, y se enterró en San Isidro de Leon, Iglesia que enriqueció con muchas dadivas, y 4 cuyo servicio se habia dedicado (aunque sin hacerse Monja) en los últimos años de su vida. A Doña Elvira, que murió á quince de Noviembre del mismo año, y se enterró en la misma Iglesia, dexó tambien Don Fernando varios Monasterios, y por Corte la Ciudad de Toro, segun dice Don Rodrigo Ximenez. Su epitafio no la llama Reyna, pero la honra en lugar de este título. con otros mas gloriosos, como son los de Vaso de la Fé, Gloria de España, Templo de la Piedad, Columna de la Justicia, Estrella y lustre de la Patria, y Esperanza de los Pobres. Estas dos hijas de Don Fernando murieron entrambas sin casarse, siguiendo en esto, segun parece, la voluntad de su Padre (1).

Guerreros Don Fernan-Fabula del Cid.

CCLXXXVI. Baxo el reynado de Don insignes baxo Fernando tuvo la nacion Española insignes el reynado de guerreros, que contribuyeron mucho con su valor à las glorias del Soberano. Sisenando à quien encargó el Rey las conquistas he-Chas

> (1) Pelayo, Cronicon regume Legienensium, num. 8. pag. 486. Monge de Silos, num. Er. pag. 316. mum. tog. pag. 339. Rodrige Ximenez , Rerum in Hisp. geur. lib. 6. cap. 12 pag. 99. y 100. Lucas de Tuy , lib. 4. pag. 96. Yepes , Crenica de San Benito, tom. 4. Escriture 36. pag. 455. Bl Autor de les.

Ander Complateurer, pag: \$15. El de los Anales Compessiones, man 319. Bl de los Anales Teledanes, pag. 384. Bl del Groniam Compostrlamm, pag. 326. Vease la Coleccion de Lápidas del tiempo de los Godos, cap. I, art. 39. num. 3. the stem.

DE LA ESPAÑA ARABE. chas entre Mondego y Duero, las mantuvo con honor por el respeto con que lo miraban los Moros, à quienes habia dado muehas pruebas de su habilidad y valentia. Gonzalo Trastamiriz, que era ya temido de los infleles en tiempo de Bermudo Tercero, parece que murió en alguna batalla, aunque juzgo haber equivocacion en la fecha de los Cronicones; que ponen su muerte en el año de mil treinta y ocho. Su hijo Menendo Gonzalez, varon ilustre (dice la Cronica Lusitana ) j muy poderoso en Portugal, vivió hasta el último año del Rey Don Fernando, en que le quitaron la vida. Gresconio Obispo de Santiago, por testimonio de la Historia Compostelana fue Guerrero muy valiente: echó de Galicia à los Normandos que la molestaban; fortificó la Ciudad de Compostela con buenos muros y torres; y en el año de mil sesenta y ocho falleció de enfermedad en un Castillo, que él mismo habia mandado construir para defensa de la Christiandad. Florecieron tambien en tiempo del Rey Fernando los Condes Ansur Diaz, Gomez Diaz, Fernan Laynez, Piñolo Ximenez, y otros igualmente ilustres por su nobleza y hazahas; de quienes sin embargo no nos quedan muchas noticias, ni muy seguras. Del epitafio de San Salvador de Oña, donde se supone que el dia diez de Agosto del año de mil treinta y siete murieron al servicio de dicho Rey en guerra de Moros los Condes Alvaro Salvadorez, Salvador Alvarez, y Salvador Gonzalez, no hay que hacer mucho. aprecio, porque es obra moderna, como lo manifiesta su mismo lenguage castellano. Me-

nos sé debe darse á la primera haziña del famoso Rodrigo Diaz apellidado el Cid, de quien se refiere comunmente, que de su propia voluntad en el año de mil cincuenta y cinco se pasó à Francia con diez mil Caballeros para defender contra el Papa, y el Emperador los derechos del Rey Don Fernando, que no queria dar homenage al Imperio; y que teniendose entonces en Tolosa una Junta muy respetable de Romanos, Imperiales, y Españoles para decidir la causa, venció como era natural, el poderoso partido de los diez mil soldados de á caballo, y se declaró que los dominios de España, como conquistados por sus mismos naturales, no estaban sujetos al Emperador. El único fiador de este cuento. tan bien recibido en las historias modernas de Garibay, Mariana, Saavedra, Sandoval, y otros muchos, es el Anónimo que compuso la Cronica general por orden de Alonso el Sábio escritor sobrado facil en dar oidos à qualquiera voz, y recoger sin distincion las noticias como las hallaba (1).

REY

6 124

Bernaido Sol. 2. y 3. Gaeibay, Maziana., Saavedra. y los demas en sus respectivos lugares. Veans: los Diplomas publicados por Yepes en los Apendices de su Cronica del Orden de San Benito. Vease la Colorcion de Lápidas del riempo de los Godos, cap. 4. art. y. num. 3, y 6.

<sup>(1)</sup> Monge de Silos-, Conicon aum. 90. pag. 231. El Autor del Cronicon Conimbriconie , lib. 3. pag. 337. El del Cronicon Lusiranum, pag. 417. 418. El de la Historia Comportelana , pag. 17. Alonso el Sabio, La Cronica , parte 4. cap. 1. fol. 293. y sig. Sandoval, Historia de dos Reges de Cassilfa , titulo , Don

# REY XXVII. ALONSO VI.

**L**n el mismo dia de la muerte de Don Fernando, que tuvo el Trono de Sancho, Alon-Castilla treinta años y diez meses, desde el so y García, Febrero de mil treinta y cinco, hasta el fin tres Reyes hede su vida; y el de Leon veinte y ocho años, rederos de Don Fernando. seis meses y cinco dias, desde veinte y dos de Junio de mil treinta y siete, hasta veinte y siete de Diciembre de sesenta y cinco, fueron proclamados en la Corte sus tres hijos varones, Don Sancho con el título de Rey de Castilla, Don Alonso con el de Leon, y Don García con el de Galicia. Parece que los tres hermanos, aunque no todos contentos con la suerte que les habia tocado, sin embargo vivieron en paz algun tiempo, cada uno en sus dominios, ó porque antes de emprender la guerra quisieron probar con la experiencia la fidelidad de sus subditos, y medir sus propias fuerzas, 6 bien, como algunos conjeturan a por el respeto que tenian à su madre, cuya vida no quisieron amargar con tan grave pesadumbre: y si esta fue la causa, la buena armonía hubo de durar alomenos un par de años, hasta fines del de mil sesenta y siete, en cuyo tiempo fixan su muerte nuestros Anales, que son (como dixe antes) los que mas la adelantan (1).

TOM. XII.

Efec-

Vernse les Autores cicados peco ances en el num. 285.

Años 1065

HISTORIA CIVIL 379

Don Sancho mueve guerra . á Don Alonso y lo vence.

CCLXXXVIII. Efectivamente la época de la rotura entre los dos hermanos mayores, segun se halla notado en algunos Cronicones, fue el mes de Julio del año de mil sesenta y ocho, aunque en la fecha de Miercoles diez y nueve del mes, que se expresa en los Anales Complutenses, debe haber error de números, porque el diez y nueve de Julio en dicho año no cayó en Miercoles, sino en Sabado. Lo cierto es que salieron los exércitos de Don Sancho y Don Alonso el uno contra el otro, y encontrandose en un lugar llamado Llantada sobre el rio Pisuerga, combatieron con el mayor empeño, y con muchas muertes por entrambas partes, hasta que rempujados y vencidos los Leoneses por el mayor poder de los Castellanos, hubo de retirarse Don Alonso, y volver à su Corte. Nada se sabe de las consequencias de esta batalla, fuera de algunas fabulas que no merecen referirse; pero sin embargo parece indubitable que los dos Príncipes hicieron paces, ó porque el Reyno de Leon cediese al de Castilla alguna parte de las fronteras, ó porque las hermanas de los Reyes, ú otras personas de respeto tuviesen habilidad para pacificarlos; pues es cierto que despues de dicha jornada no suena ninguna otra en las historias por tres años enteros (1).

Vuelve á hacerle guerra, y Lcon.

CCLXXXIX. En el de mil setenta y uno volvieron à desazonarse los dos hermanos, le quita el aunque no nos dicen las historias la causa del Reyno de rompimiento, ni quien de los dos lo ocasionó; y se acamparon con sus exércitos en las fron-

<sup>(1)</sup> Pelayo, Cronicon Regum Legionensium, num, 9. pag. 487. El. Autor de los Anales Complutenses, pag. 317. El del Cronicon de Carde-

As, pag. 371. Rodrigo Nimenez, Rerum in Hisp. gest. lib, 6. cap. 16. pag. 101. Lucas de Tuy, Crenecon mundi, pag. 97. Otros muchos.

DE LAZESPARA ARABE. fronteras de los dos Reynos junto al rio Carrion. en un lugar llamado Valpellage, à que nuestras historias dieron el nombre de Golpeliera, ó Golpellar, ó Golpejares, y aun el de Vulpejar, & Vulpecularia. La batalla que aqui se dio fue mas renida y sangrienta que la primera, pero con suerte muy diversa; pues, segun refieren Rodrigo Ximenez y Lucas de Tuy, los Castellanos despues de la mas heroyca resistencia, se vieron obligados á desamparar el campo y volver las espaldas al enemigo. Rodrigo Diaz, el valiente guerrero de Castilla, tan conocido con el nombre de Cid. Oficial muy estimado del Rey Don Sancho por su mucho corage y ciencia militar, se arrimó á su Señor para darle consuelo y aliento, y le propuso con eficaces palabras, que pues los Leo, neses contentos con la victoria se estarian en sus pavellones gozosos y descuidados, seria bien echarse sobre ellos de repente y tentar la suerte, que quizá seria favorable, y quando no lo fuesen, nada se iba à perder que ya no fuese perdido. El Rey dió oidos á su zeloso Consejero, y comunicó los órdenes necesarios à fin de que estuviesen todos apercibidos para la noche inmediata, en que marcharia el exército con el mayor silencio al mismo campo de batalla, donde tan contraria les habia sido la fortuna. No es explicable el animo y la intrepidez con que iban los Castellanos à volver por el honor de sus armas, y la impaciencia con que esperaban el momento de su propia venganza. Apenas relucia el alba quando les Leoneses en lo mas dulce del sueño se hallaron improvisamente con los enemigos en las tiendas, y con las espadas á la garganta, sin A22 2 tiem375 "HISTORIA CIVIL

tiempo, no solo de ordenarse, pero ni aun de comar las armas para rebatir al enemigo. No file batalla la de entonces, sino matanza confisa y desordenada, de que solo se libraron los que con rendimiento pidieron la vida al vencedor, ó los que por su ligereza ó do sus caballos se la ganaron huyendo. El Rey Don Alonso, que tuvo la dicha de escapar de la muerte, no la tuvo de librarse de los Caste-Ilanos, pues lo alcanzaron en Santa Maria de Carrion, y lo entregaron prisionero à su hermano Don Sancho. Lo que añaden aqui algunos Historiadores modernos, que trece Caballeros Leoneses, entrandose desesperados por entre las tropas castellanas, se llevaron preso al Rey Don Sancho, y lo libró al punto el famoso Cid, peleando solo con los trece, y venciendolos á todos; es una de las muchas fábulas del romance del Cid, cuyo título de Historia ha engañado á muchos. La época de esta señalada victoria no es el de mil y setenta, como dixo Hermilly con Ferreras, reprehendiendo injustamente à Mariana, ni el de mil setenta y dos, en que la fixan otros siguiendo la Crónica de Cardeña, que en esto se equivoca, sino el dia quince de Julio de mil serenta y uno, que no solo es la que se halla expresamente notada en los Anales Complutenses, compuestos por Autor de aquel mismo siglo, sino la mas conforme tambien à las fechas de los Diplomas, y à toda la seguida de la historia. Aun les Anales Toledanos nombran este mismo sho, aunque no hablan sino de una batalla, confundiendo la segunda de ·Valpellage con la primera de Llantada; y la misma época se colige claramente de las relacio-

DE LA ESPAÑA ARABE. ciones del Monge de Silos, como se verá mas abaxo (1).

# REY XXVIII.

## SANCHO II.

El Rey de Castilla Don Sancho, Años 1071 aprovechandose de los momentos de su fortuna, mandó luego que su hermano Don Alonso fuese llevado à Burgos, y guardado por Leon, y deslos Castellanos en estrecha prision; y marchó tierra á Toleseguidamente con el exército hácia Leon para do á su herapoderarse de aquel Reyno, como lo executó mano Alonso sin mucha dificultad por el abatimiento en que estaban los Leoneses despues de haber perdido á su Señor. Entretanto llegaron embaxadas de Doña Urraca, Infanta de Zamora, que como hermana mayor y muy amante de Don Alonso, intercedió con ruegos y buenas palabras para que se diera libertad al preso, permitiendole que renunciando sus Estados, se fuera à tierra de Moros. Don Rodrigo Ximenez y otros que le siguen refieren, que el tratado fue de que Don Alonso se hiciese Monge; y que habiendolo asi executado en San Benito de Sahagun, por consejo de Doña Usraca, y con ayuda del Conde Pedro de Ansur,

Sancho II. se apodera de

. (1) Bl Autor de los Aneles Compluseuses, pag. 313. El de los Anales Toledanos , pag. 384. El del-Cronicon de Cardeña, pag. 371. Pelayo Ovetense, num. 9. pag. 487. - Monge de Silos, num. 8. y 9. pag. cap. 16. pag. 101. Lucas de Tuy.

pag. 98. Sandoval, Historia de los Reyes de Castilla, título , Don Sancho, fol. 28. Mariana Hist. gen. de España , lib. 9. cap. 8. pag. 419. Ferreras y Hermilly , Histoire , tom. 3. siglo 11. al año 1070. pag. 226. 274. Rodrigo Ximenez , lib. 6. Saavedra , Corona Gotica , parte 2. pag. 141.

llumado vulgarmento Peranzules, se escapo del Monasterio y se fue à Toledo. Esto bien podria ser verdad, y es muy conforme á las leyes y costumbres de los Godos, que solian tonsurar y hacer Monge al que no querian por Rey: pero lo cierto es que los Historiadores mas antiguos y de aquel mismo tiempo, como son el Monge de Silos y Pelayo Obispo de Oviedo, y aun el Autor de la Crónica Compostelana, no dicen otra cosa sino que el Rey Don Sancho sacó de las cárceles de Burgos á su hermano, y lo desterró à Toledo. En esta Ciudad reynaba entonces Jahia Almamon, hijo de Ismael, que lo recibió con mucha humanidad y cortesanía, y con el largo trato se le fue aficionando tan de corazon, que á los nueve meses de continua conversacion y experiencia comenzó à fiarse de él enteramente, dexandolo ir á pasear por todas partes en compañia de los Moros, de suerte que Don Alonso pudo exâminar con toda libertad los muros y fortalezas de la Ciudad, y conocer por donde convenia batirla en caso que Dios le concediese proporcion y medios para poderlo executar. Esta relacion, que es del Monge de Silos, prueba claramente que el destierro de Don Alonso duró mucho mas de nueve meses, y que por consiguiente su prision no pudo ser en el mismo año de mil setenta y dos, en que volvió à apoderarse del Reyno, sino en el antecedente, como dixe antes. Se colige tambien de la misma, que los que pintan con Rodrigo Ximenez 4 nuestro Principe Don Alonso recostado à la sombra de un arbol en los jardines de Brihuega, fingiendo que dormia, y escuchando al mismo tiempo las pláti-Cas

DE LA ESPAÑA ARABE. cas de un Moro, que estaba explicando á su Rev como los enemigos podrian tomar por hambre la Ciudad de Toledo teniendola cercada siete años, alteraron sin duda alguna la historia en circunstancias nuevas é inventadas: y mucho mas la corrompieron los que añaden con poca verosimilitud, que el Rey de Toledo para ver si Don Alonso realmente dormia, le mandó echar plomo derretido en la mano, de donde le vino el renombre del de la mano horadada. Será fábula tambien lo de las nuevas estancias magnificas que Almamon hizo fabricar de propósito, para que su huesped viviese en ellas noblemente, servido de los tres hijos de Ansur, Pedro, Gonzalo y Fernando, y aun de otros varios Christianos, asalariados todos por el Rey Moro: y fábula asimismo lo que cuentan muchos por cosa cierta, que estando un dia Don Alonso en presencia del Rey se le erizaron los cabellos tan porfiadamente, · que aunque Almamon se los allanó varias veces con su propia mano, volvieron siempre 4 levantarse; acontecimiento tan estraño, que los Sábios Agoreros de la Corte, teniendolo por pronóstico de que el Principe Christiano se levantaria sobre Toledo, aconsejaron al Rey que le diese la muerte; sunque este no quiso convenir por no filtar à su palabra y à las leyes sagradas del hospedage, contentandose con que Don Alonso le hiciese juramento de que en ningun caso le seria enemigo ni contrario (1).

Nucs-

menen, Rerum in Hisp. gest. lib. 6. cap. 16. y 17. pag. 101. y 102. Lucas de Tuy, pag. 98. Alonso el Sébio, La Créssica de España, part. 4. cap. 2. fol. 205. y sig. Otros nuchos.

<sup>(1)</sup> Pelayo, Cronicon Regum Logionensium, num. 9. pag. 487. Monge de Silos, num. 9. pag. 274. y 275. El Autor del Cronicos Comparsellanam, pag. 327. Rodrigo Ki-

176 HISTORIA CIVIL

Pretende apoderarse de Galicia y Portugal.

CCXCI. Nuestras historias modernas dicen que el Rey Don Sancho, luego que hubo echado à su hermano del Trono de Leon, emprendió la conquista de Galicia, marchando directamente à Santaren, y que alli con sola una batalla venció enteramente al Rey Don García, y logrando hacerlo prisionero, lo envió en cadenas al castillo de Luna. Añaden que se hizo esta conquista tan fàcilmente, por que el Rey de Galicia no pudo conseguir la ayuda de los Moros que solicitaba, y por otra parte tenia muy descontentos à todos sus soldados y vasallos, porque se dexaba gobernar por un criado vil y altanero; y como los Grandes del Reyno, cansados de tan grande infamia y vileza, se lo matasen ante sus ojos, se hizo tan furioso y cruel, que se mereció el aborrecimiento de los pueblos. Yo tengo por fabulosa toda esta relacion, aunque sacada de las historias de Rodrigo Ximenez; y mucho menos doy se à las anadiduras de otros mas modernos, que meten tambien aqui quien al famoso Cid Campeador, y quien à su pariente Alvar Fañez; para que el uno ú el otro arranque por si solo dellas manos de seis Portugueses alsu Rey Don Sancho, a quien habian hecho prisionero. Semejantes relaciones se oponen à las de los dos Historiadores de aquella edad, el Monge de Silos y Pelayo Obispo de Oviedo, que atribuyen la prision del Rey de Galicia, no a Don Sancho de Castilla, sino à Don Alonso Sexto despues de su vuelta à Leon. Fuera de esto, no es verosímil que los dos Reyes Christianos fuesen á poner sus Reales en Santaren, que era Ciudad de Moros, distante muchas leguas del Rio Mondego, has-

DE LA ESPAÑA ARABE. ta donde liegaba entonces el dominio de los Españoles. Tampoco es creible el retrato odioso que suelen hacer de Don García, pintandolo como aborrecido y desamparado de sus tropas; pues la Crónica Lusitana refiere, que habiendosele rebelado los Portugueses con el Conde Nuño Mendez, les dió una batalla terrible à diez y ocho de Enero del mismo año de que aqui se trata, en un lugar llamado Pertalin, entre Braga y el Rio Cavado, matando alli mismo al Conde, y derrotando y poniendo en huida á todo su exército. Juzgo sin embargo que Don Sancho, como primogénito, tendria pretensiones sobre el Reyno de Galicia, y amenazaria con las armas á su hermano Don García; pues dice Don Pelayo de Oviedo, que el vencedor, despues de haberse apoderado de Leon, visitó las tierras de Asturias, y aun las de Galicia y Portugal; y el Autor de la Crónica Compostelana pasa todavia mas adelante, añadiendo que tuvo una batalla con Don García, y habiendolo vencido y preso, lo dexó ir à Sevilla con todos sus Guerreros, ó Caballeros, que me parece circunstancia no muy creible. Lo mas natural es que lo obligase à darle homenage ó tributo; pero que le dexase al mismo tiempo aun à pesar de su propia ambicion los estados que tenia, en atencion à que lo habria ayudado en la guerra contra Don Alonso; pues este, si no hubiese recibido de el algun agravio, no le habria quitado la Corona, como se verá que lo hizo desde, los primeros dias de su segunda exaltación (1). TOM. XII.

El Autor del Cronicon Compostellonum , pag. 327. El del Cronicon Lu-

<sup>(1)</sup> Pelayo en el lugar citado. El Autor d Monge de Silvs num. 13, pag. 276. num, pag.

378 HISTORIA CIVIL

Mueve guerra Doña Urraca. accion.

CCXCII. La guerra cierta de Don Sancho su hermana es la que movió à su hermana Doña Urraca, Muere en la pues ni aun de la de Doña Elvira, à quien despojó, segun cuentan, del Señorio de Toro, no hallo fundamento en los Escritores de aquella edad. Por temor ó sospecha que tendria de que Doña Urraca tratase de restablecer en el Trono de Leon á su querido hermano Don Alonso, marchó con todo su poder a sitiar la Ciudad de Zamora, Corte de la Princesa, y cuyo Gobernador ó General era ya entonces (dicen Rodrigo Ximenez y Lucas de Tuy) un valiente Oficial, llamado Arias Gonzalez, que habia sido Ayo de la misma. Dexo aqui de contar la embaxada que llevó el Cid con orros quince Caballeros à la Infanta, para que cediese la Oiudad en trueque de otros lugares; el desallento y lagrimas de la misma en la audiencia que dió à los Embaxadores; la junta que tuvieron los Grandes y Nobles de la Corte para tratar del asunto; la intrepidez con que Nuño Alvarez en nombre de todos rehusó las proposiciones de los Mensageros; la lealtad con que el Cid se negó á la Princesa, que le ofreció tomarlo á su servicio; el enojo con que Don Sancho lo recibió por no haber tenido su embaxada el efecto que hubiera querido; el desayre que hizo el Campeador à su Rey, retirandose de su servicio, y marchando con mil hombres hácia Toledo para coronar á Don Alonso; la humildad vergonzosa de Don Sancho, que prometió mil satisfacciones al rebelde, para que volviese al exército; la constan.

> stranum, pag. 413. Rodrigo Xi-18. pag. 102. Los demas Historiamenez, Rerum , Ge. lib. 6. cap. dores modernos.

DE LA ESPAÑA ARABE. 379 tancia de los Zamoranos en sufrir el sitio y la hambre por espacio de siete meses; el consejo de Arias Gonzalo, que queria llevar á la Infanta à Toledo para que no padeciese mas tiempo; las trazas con que la engañó Vellido Dolfos para poderse pasar al campo enemigo con honrado pretexto; el arte con que el mismo supo persuadira Don Sancho que venia. à facilitarle la toma de la Ciudad; las cartas conque avisaron al Rey los mismos Zamoranos para que se guardase de él, como hijo de padres traidores; la alevosía con que Vellido lo mató en el momento en que estaba mas descuidado; la velocidad con que el Cid persiguió al matador hasta las mismas puertas de Zamora, hiriendole de lejos con la lanza, ya que no pudo alcancarle: todas estas cosas omito y otras semejantes, porque no tienen en las historias el fundamento que debieran. Del sitio de Zamora no hay otra cosa de cierto sino que un valiente soldado llamado Vellido, hijo de Adelfo, ó Ayulfo, ó Ataulfo, ó Arnulfo. con. acuerdo de Doña Urraca y de su Corte salió de la plaza, mató à Don Sancho alevosamente con una horrible lanzada, y con el mismo caballo con que habia salido, se volvió corriendo à la Ciudad, donde le estaban aguardando. Con la muerte impensada del Príncipe, el corage y valor de sus soldados se trocó en abatimiento y cobardía, echando todos á huir arrebatadamente sin orden ni concierto, como gente desesperada y fuera de sí. No quedó en el campo sino una compañía de esforzados Castellanos, que resistiendo con heroyco valor à las tropas que salieron de la plaza, se llevaron el cuerpo de su Principe à Castilla, y le die-Bbb 2 ron

ron honrosa sepultura en el Monasterio de San Salvador de Oña, que algunos han confundido con el de San Salvador de Oviedo en As-

turias (1).

Reynado y calidades de Sancho II.

CCXCIII. Era Don Sancho joven muy de agraciado, y guerrero intrépido, llamado por estas calidades en su epitafio un Paris de hermosura, y un Hector de valor, por cuyo motivo adquirió tambien el renombre de Fuerte. Dicen que estuvo casado con Alberta, Señora extrangera; pero las historias mas antiguas no le dan hijos, ni cuentan que tuviese muger. Recibió la herida baxo Zamora en su pavellon. à seis de Octubre en dia de Sabado del año de mil setenta y dos, y murió de ella el dia siguiente, que era siete de dicho mes dia de Domingo; fechas en que convienen todas las Crónicas, fuera de los Anales Compostelanos que le adelantan la muerte al quatro del mes. Reynó en Castilla seis años, nueve meses y diez dias, y en Leon un año, dos meses y veinte y dos dias (2).

REY

(1) Pelayo, num 9. pag. 487. Monge de Silos, mum 10. y 11. pag. 276. Rodrigo Ximenez, lib. 6. cap. 19. pag. 103. Lucas de Tuy, pag. 98. Aloaso el Sabio, y los Historiadores moderaos en sus respectivos lugares.

(a) Los Autores arriba citados. El de los Anales Complutenses pag. 373. El del Cronscon Compostellanum. pag. 327. El de los Anales Compottelanes, pag. 319. El del Cronicon Commissiones, pag. 338. El del . Cronicon Lusitanum, pag. 418. Él del Cronicon Burgense, pag. 309. El del Cronicon de Cardeña, pag. 371. El de los Anales Toledanes, pag. 434. En Oña se pusieron dos epirafes á Sancho Segundo, el uno en castellano y moderno, y con fechas erradas, que puede verse en la Colección de Lápidas del tiempo de los Godos, cap. 1. art. 40. mum. 4. y otro latino y mas antigno, que dice asi:

SANCTIVS FORMA PARIS ET FEROX HECTOR IN ÁRMIS CLAVDITYR HAC VRNA IAM FACTVS PVLVIS ET VMBRA. FEMINA MENTE DIRA SOROR HVNC VITA EXPOLIAVIT. EVAB QUIDEM DEMPTO NON FLEVIT FRATRE PEREMPTO.

## REY XXIX.

## ALONSO VI

#### SEGUNDA VEZ

on Alonso Sexto, luego que supo la muerte de Don Sancho por aviso que le envió desde Zamora su hermana Doña Ur- Alonso VI. raca, fue à despedirse del Rey de Toledo sin huye de Tole-do para Zamo. comunicarle lo sucedido, ni decirle otra co-ra sa, sino en general, que habia determinado volverse à su patria para dar ayuda à los suyos, que la necesitaban. Jahia Almamon, que no podia dexar de saber un suceso tan público y ruidoso, disimuló con Don Alonso, exhortandole como por compasion y cariño que no volviese à lidiar con el Rey Don Sancho despues de haberlo experimentado tan poderoso y cruel: pero como viese que nuestro Príncipe no se explicaba ni aun oyendo nombrar

1100.

REX ISTE OCCISVS EST. PRODITORE CONSILIO SORORIS SVAE VERACAE APVD NVMANTIAM CIVITATEM Per manym belliti Adelphis magni traditoris. IN ERA' MCX. NONIS OCTOBRIS RAPUIT ME CVRSVS AB HORIS,

Traduccion castellana: Don Sonthe, que era un Paris per bermenura, y un Hecter per valer, esta cerrade en esta urna , reducido á polvo y coniza. Su bermana , muger de ánimo feroz, le quirá la vida sin Uprar mi muerte, como dadale con razon. Vellide Adelfli, gran trujder,, maté

con su mano á este Rey en la Ciudad, de Numancia (era error comun en aquellos tiempos tomar á Zamera por la antigua Numancia ) per censejo alevoso de su hermana Doña Urraca. Eus su muerte à riete de Octubre de la era de mil ciento j diez, año de mil sergeta y dos.

HISTORIA CIVIL á su hermano, entró en sospechas y temores de que hubiese formado algun proyecto contra la Ciudad de Toledo Ly pensando y consultando consigo mismo y con otros, estaba muy inclinado, dicen, a cortarle los pasos, y ponerlo en prisiones; aunque no pudo executarlo por la presteza con que se le huyó á Zamora, protegido de sus fieles soldados que lo esperarian por alli cerca. Esta relacion, que , es digna de sé por ser del Monge de Silve; Escritor de aquella misma edad, se halla muy alterada en nuestras historias, y tanto mayor ; alteracion se nota, quanto mas modernas son: 'y mas distantes del suceso de que hablan. Unos. dicen con Lucas de Tuy, que Don Alonso, no obteniendo licencia para irse, se descolgó de noche de los muros de Toledo, y se juntó con Pedro Ansures, que le aguardaba fuera con cavalgaduras 6 y que los de Almamon, aunque le fueron à los alcances luego à la manana siguiente, no pudieron alcanzarle. Otros con Rodrigo Ximenez, apartandose mas de la verdad, son de parecer, que por fin Don Alonso, viendo que el Rey no le queria dexar. marchar y tenia guardadas todas las salidas de su Reyno, expuso sinceramente lo que pasaba, aunque contra el consejo de Pedro de Ansures; y Almamon, satisfecho de tan noble ingenuidad, le tomó juramento de que siempre le seria amigo y confederado; y luego despues de esto, no solo le dió licencia para ir à recobrar sus estados, sino que lo ayudó para el mismo fin con caballos, armas y dinero, y lo acompañó y mandó acompañar por los Grandes de su Corte hasta la cumbre de un monte,

donde nuestro Príncipe se despidió de su bien-

he-

DE LA ESPARA ARABE.

hechor para continuar el viage. Añaden los Autores citados, que la muerte de Don Sancho no llegó tan pronto á los oidos de Almamon, porque Pedro de Ansures, estando como de centinela en el camino Real , mato uno tras otro ai dos Correós que iban a Foledo con la noticia, quien dice Moros y quien Christianos, segun les parece mas verosimil (1).

CCXCV. Dona Urraca entretanto ya habia participado y no solo a Leon y Castilla, Reyno de pero aun al Reyno des Galicia los deseos que Loon, y contenia de votvet à coronard et buen hermas sigue la obeno Don Alonso; dignísimo de ser recibido de Castellanos. todos con los brazos abiertos, no solo por su virtud y bellas prendas, y por ser entonces el hijo mayor del esclarecido Rey Don Fernando. pero aun por las mismas averias que había padeciclo tun sin razon ni justicia. Leoneses, Caste: Manos y Gallegos, todos acudieron sin dificultad à la Ciudad de Zamora à proclamarle y reconocerle por Rey / segun se colige cldramente de las historias mas antiguas iny aun de la de Lucas vele Tuys poque entre dos Escrito. res de su edad es el mas veridios. Los Autores modernos, que respetan la autoridad de la Crónica general y del Romance del Cid; nos · pintan el suceso muy diversamente, refiriendo que por parte de los Castellanos hubo dos dificultades gravisimas que vencer, pues ani tes de dar la obediencia al nuevo Príncipe, qui sieron averiguar si los Zamoranos eran reos de la traicion de Vellido Dolfos, y si Don Alonso habia tenido parte en la muente del Rey su-

Recobra el

<sup>(1)</sup> Mongé de Silos, Crenicen, num. 11. y 12. pag. 275. y 276. Rodrigo Ximenez, Rerum in Hisp.

gest. lib 6. cap. 10. pag. 101. Lucas de Tuy , Cronicon mundi , pag. 99. Otros muchos.

hermano. Para lo primero retaron (dicenthlos Castellanos à la Ciudad de Zamora, desafiandola al palenque para el dia primero de Enero en un campo espacioso poco distante de la Ciudad; y so convinieron las partes que lidiazia por Castilla el valiente Don D'ego Ordoñez, vi por Zamora los cinco hijos de Arias Gonzalo uno tras otro, segun el privilegio que tenian las Ciudades de enviar à cinco contra uno. Dos batallas ganó Don Diego con mil proezas y maravillas alque seria largo de contar : pero después de todo se quedó el pleyto indeciso. porque en la tercera batalla, que fue con Don Rodrigo Arias, este Caballero quedó muerto; pero Don Diego antes de matarle salió de la estacada I y así no pudo continuarse la lid pot hallarse los Jueces embarazados en una question indisoluble; siendo vencedores al mismo tiempo Castellanos y Zamoranos, los primeros porque Don Rodrigo Arias murió en la batalla, y los, segundos porque Don Diego Ordoñez saliónali campo. La dificultad acerca dei la culor só inocencia de Don Alonso se venció, aggundicen, con obligate à jurar que no habia tenido parte en la muerte de su hermano, acompañando el juramento con una infinidad de maldiciones, que debian caer sobrb su cuerpo y alma sino era verdad lo que juraba. Cuentan que se hizo la funcion en la Ciudad de Burgos en la Iglesia de Santa Gadea. y que por no atreverse ningun otro à recibir el juramento de Don Alonso, se lo tomó el Cid. con tan grande intrepidez y rigor. que por tres veces lo obligó à repetirlo, dando motivo con esto al aborrecimiento que le cobró el nuevo Rey. Toda esta relacion con

DE LA ESPARA ARABE.

los demas ribetes con que algunos la adornan, debe tenerse por fabulosa, como claramente contraria al testimonio de los Escritores mas

antiguos (1). Jun 55 Car 1 110 . TCCXCVI. Dueño Don Alanso de los Reynos de Leon y Castilla, consultó la los Galicia, y del Señores de su mayor confianza, y juntamen- Rey D. Garte à su hermana mayor Doña Urraca, à quien cia que muere resperaba como a madre, para oir como debia en prisiones.

Se apodera

parterse en al gobienno y como podria ten ner el Reyno quiero y seguro y quitar toda ocasion de pendencias entre él y su hermano Don García. O se tratase de esto, porque el Rey de Galicia dos años antes hubiese dado mano a Don Sancho, como es natural, en la guerra contra Don Alonso; 6 porque, como dice Lucas de Tuy, so hubiese entonces ofendido del proceder de sus subditos, que habian asistido en Zamora á la proclamacion del nuevo Rey i lo cierto es que Don Alonso, despues de haberse aconsejado llamó con algun pretexto à Don García, o de otra manera lo atraxo con algun engaño a lugar apartado de su Corte, donde sin resistencia minguna lo hizo prender à trece de Febrero en miercoles del año de mil setenta y tres, sin discerle mas dano, que el que lleva consign jun mobile, encorramiento. Se jenuivocan nuestros historiadores modernos ¿ que con Rodrigo Ximenez, adelantar la prision del Rey de Galicia, y se la atribuyen à Don Sancho; TOM. XII (1) COLUM QCQLE SEBIQ V TOMY

(1) Pelayo, Cronicon regum Legionentium ; num, 10, pag. 487. Monge de Silos, num. 12. y 13. pag. 276. Lucas de Tuy, Gronicon mundi , pag. 99. Rodrigo Kimesez,

Rerum , de. lib. 6. cap. 21. pag. 104. Don Alonso el Sabio, Mariana, Saavedra, Sandoval, y los demas.

y ademas de esto la pintan muy rigurosa y estrecha, afiadiendo que despues de muchos años, quando ya el preso estaba enfermo de muerte en el Castillo de Luna. sul real hermano por compasion le hizo dar alguna mayor anchura? Nada de esto puede ser verdad, pues atestiguan los historia-dores de aquel siglo, que Don Alonso sue el que lo hizo prender, y desde el primer dia hasta el offtimo lo trato siempre: noblemente como a persona real, sin negarle jan mas servicio ni regalo que pudiese ser de su gusto: y quando falloció de calentura en viernes dia veinte y dos de Marzo del año de mil y hovental los diezes siete abosecumplidos (má veinte como se escribió por equivocacion en la Chonica del Overense) lo mando enterrar en San Isidro de Leon con solemnes exéquias à que asistieron sus dos hermahas Dona Urraca y Dona Elvira, Rainerio Nunció Relitificio is Beinardo Arzobispo de Toledo, y obos muchos Obispos yud bades. Los grillos en los vies , con que está retratado sobre la tapa del sepulcro ; se le pondrian por su disposition, o solo por formalidad, como a pieso de Estado. Teniendo ya asegurado Don Alenso el Reyno de Galicia, que en el due daba mas cindado, volvió á sponer la Corte en Leon, donde la tenia antes, tomando como por Vireyna y Consejera a su querida hermana" Dona Utraca, que por su Amor y prudencia de merecia (1). Εn

<sup>(1)</sup> Pelayo citado aum. 10. pag. 487. Monge de Silos, Crenicon, aum. 82. y 13. pag. 276. 277. El Autor

del Crenicon Compostellamm. pag. 327. El de los Anales Completenses, pag. 313. El de los Anales Com-

DE LA ESPAÑA ARABE.

En este tiempo reynaba en CCXCVII. Navarra Don Sancho el Tercero de este nombre, segum mis cuentas, hijo sia Gercia Ter Su muerte. stero, y nieto de Sanctiorel Mayor. Si es legitimo el Instrumento, que copió el Padre Moret en el Archivo de San Juan de la Peña, tuvo guerra Don Sancho Garcés con el Rey de Zaragoza llamado Akmad Abu-Giafar, y apellidado Almocrader ; aunque de ellaino sabemos ninguna particularidad, sino que en el dia veinte y cinco de Mayo del año de mil setenta y tres se concluyeron las paçes, en cuyo tratado se hizo el cambio de los Castillos de Caparroso y Tudujen, y convinieron las dos partes en los signientes articulos n que el Rey Moro, como tributario:, pagarid anualmente al Christiano, doce mil mancusos de oro, moneda de que hablaré en lugar mas propio; que este intercederia con su autoridad, para que Don Sancho Ramirèz Rey de Aragon retirase de Huesca sus tropas , y dexase de hacerle guerra: que en caso que el Aragones no condescendiese, irian los dos juntos contra él; y asimismo se ayudarian el uno al otro en qualquiera otra guerra que se les ofreciase. Despues de estas paces vivió Don Sancho de Navarrazotros tres años cumplidos hasta el de mil setenta y seis en que lo mataron alevosamente en l'enalen. A esta noticia asi en general, de que no puede dudarse, -pues convienen en ella todas las Cronicus; ráfiandene otros que la desgracia (sucedió en el Ccc 2

Sancho III. último de

Compostelanes , pag, 321. Lucas de Tuy, Cronicon mundi, pag. 99. y toriadores en sus respectivos lugares. Y case la Coleccion de Lapidas roo. Rodrigo Kinence, Reram in idel etempo de les Gelles, cape l'acs Hisp. gent, lib. 6. cap. 18, pag. 10a. 140, pam. y cap. 30, pag. 109, Eos demas hist idel esempo de los Golos, capa-I. act.

mes de Junio, y determinadamente en el dia quatro; y que los agresores fueron Don Ravmundo y Dona Ermesenda, hermanos del difunto, y executaron la malvada accion en la cumbre de un monte, adonde habia ido á cazar, echandole de arriba abaxo. Segun dos inscripciones de Santa Maria de Naxera, la una puesta en un strontal de oro, y la otra en una Cruz de mucho valor, tuvo Don Sancho dos mugeres, Urraca y Blanca, á no ser que en lugar de Blanca, como sospechó el Padre Moret, deba leerse Planca, abreviatura de Placencia, que es el nombre con que la alaman votros. Algunos de nuestros historiadores pretenden que las dos Señoras que acabo de nombrar, estuvieron casadas con dos Sanchos diferentes, aunque hijos de un mismo Padre; y bien puede ser verdad, pues asegura Rodrigo Ximenez, escritor de autoridad en asuntos de Navarra, que Don García Rey de Naxera tuvo dos hijos Sanchos, el uno el que murió en Peñalen, y otro que fue padre del Infante Don Ramiro, y murió (como diré despues ) en Rueda de Aragon. Los hijos del Rey Don Sancho, dicen nuestras historias. -modernas que sueron tres, dos Garcías, y otro llamado Ramiro, aunque es muy facil que se equivoquen, atribuyendo al Rey Don Sancho el de Peñalen algun hijo de los de Don Sancho el de Rueda. Pero sea lo que se fuere de cosas tan inciertas y dudosas; lo que se sabe es, que el Reyno no pasó à ninguno de dichos hijos ó sobrinos, sino a Don Sancho Ramirez Rey de Aragon, que se apoderó de la mayor parte de los estados del difunto. desmembrando de ellos la Rioxa y Vizcaya cn

DE LA ESPAÑA ARABE. en favor de Don Alonso Sexto, para que no se opusiese à la pacifica posesion de sus nuevos dominios. Reynó Don Sancho, último Rey de Navarra veinte y un años, y nueve meses cumplidos, desde primero de Septiembre de mil cincuenta y quatro hasta entrado Junio de mil setenta y seis (1).

CCXCVIII. Sancho Ramirez Rev de Aragon, succesor de Sancho de Navarra en lo que Aragon y IV. Ilamaban entonces Reyno de Pamplona, tuvo de Navarra. guerras muy largas con los Príncipes Moros, Su reynado y en particular con los de Zaragoza, y Huesca, que le eran confinantes. En el año de mil sesenta y cinco se apoderó de Balbastro, en cuyo sitio pereció su valiente confederado Ermengaudo Tercero Conde de Urgel; aunque despues de algunos años la volvió à perder, cediendo à la fuerza, con que se echó sobre ella el intrepido Rey de Zaragoza. El Autor del Fragmento Floriacense atribuye la ctoma de dicha Plaza, y de otras muchas, como él dice, à un poderoso exército de Franceses, que pasaron à España para ir contra Moros en el año de mil sesenta y tres. Aunque Ferreras y otros historiadores nuestros adoptan la noticia sin dificultad ninguna: yo sin embargo la tengo por una vana jactancia de los Franceses; pues Sigeberto Gemblacense, escritor de aquellos mismos tiempos asegura. que el grande exército que pasó de las Galias á España para pelear con los Moros, se vol-

Sancho I. de

(1) El Autor del Cronicon Burgense, pag. 309. El de los Anales Compestelanes, pag. 320. El de los Anales Toledanes , pag. 384. Rodrigo Ximenez, lib. 5. cap. 24. pag. 22. Moret , Anales del Reyno de

Navarra, lib. 13. cap. 3. pag. 766. y 783. y sig. Invenigaciones historieas, lib. 3. cap. 4. pig. 623. Vease la Coloccion de Lapidas del siempo de les Godes , cap. 1. art. 39. num. 7. Y \$.

300

vió muerto de hambre sin lograr nada, por la advertencia que tuvieron los mismos Mahometanos de hacerle hallar todos los campos talados y quemados. Igual fé sin duda debe darse à lo que cuenta el mismo Floriacense de otra expedicion de Franceses, que de Borgoña y otras Provincias se unieron (dice) para ir à España contra Moros, y con la direccion del Rey Sancho de Aragon, tomaron una noble Ciudad, que no sabe como se llamaba, y despues de haber saqueado todos sus contornos se volvieron à Francia con rico botin, y mucho número de cautivos: á cuyas fabulas puede haber dado fundamento la tropa francesa, que estaria al servicio de nuestros Reyes de Aragon y Navarra, como dueños que eran de una porcion de Francia. El Autor que refiere semejantes cosas, se ve, que estaba muy mal informado de nuestras historias; pues dice, que el Padre de dicho Rey Don Sancho se llamaba Millon, y murió desollado por los Moros. Lo cierto es que el Rey Don Sancho de Aragon fué muy temido de los infieles; los venció repetidas veces en batalla; los echó de las montañas, estrechandolos en la llanura; les tomó varias plazas, en particular la de Monzon, que entonces era muy respetable, edificó las fortalezas de Ayerbe y Loharra; levantó dos castillos en las fronteras; el de Castellar contra Zaragoza, y el de Montaragon contra Huesca; y puso sitio por fin con todo su poder à esta última Ciudad, que será la misma, de cuya toma (como dixe antes) se glorian vanamente los Franceses, pues veo, que alguno de los historiadores los nombran aqui

DE LA ESPAÑA ARABE. como auxîliares del Rey de Aragon. El sitio de Huesca, Ciudad muy fuerte y poderosa, costó la vida al valiente Rey Don Sancho. que murió baxo sus maros, herido mortalmente por los enemigos en el dia quatro. segun dicen, del mes de Junio del año de mil noventa y quatro, rogando á sus hijos en los últimos momentos de su vida, que no desistiesen de la empresa dasta apoderarse de la Ciudad. Reynó el difunto treinta: y un eños cumplidos, estuvo casado con Felicia, que unos llaman Catalana, hija de Ermengaudo Tercero, Conde de Urgel, y otros con mas razon Flamenca, hija de Hilduino Segundo Conde de Robey: tuvo en ella dos hijos, Pedro, y Alonso, que le sucedieron en el Reyno: y se enterró en Montaragon, de donde dicen su traladado su cuerpo á San Juan de la Peña, aunque los epitafios que tiene este Monasterio asi de él, como de su muger Doña Pelicia, son entrambos apocrifos (1).

CCXCIX. Don Pedro Primero, hijo y succesor del difunto, Príncipe de singular in de Aragon y genuidad, y maravilloso corage, despues de reynado, y haber dado sepultura à su padre, volvió al muerte, campo donde estabas el exército baxo los muros de Huesca, resuelto à vencer los mayores obstáculos y peligros para llevar al cabo

Pedro I. Rey

(1) El Autor de los Apales Compostelanos pag. 320. El de los Ander Toledmor, page, 385. Abu Abdalla, Vestis aen picta, pag. 211. Sigeberto Gemblacense, Rerum tota erbe gestarum , Crénica al año 1063. pag. 157. Anonimo Ploriacense, Historia Francica fragmentum, pag. 88. Rodrige Mimenez, Resum , Ce. lib. 6. cap. L. pag. 94. Balacio,

Marca Hispanica liber quartus, pag. 455. Aninimo , Gesta Comitum Barcinemensium, pag. 548, Marca, Histeire de Bearn, lib. 4. cap. 20. pag. 325. Blanca , Zurita., Abarca , Mariana, Ferreras y otros en sus res-pectivos lugares. Vease la Coleccion de Lápidas del viempo de los Godes, cap. 1. art. 41. num. 8. y 9.

392 la empresa aunque sumamente dificil. Viendo el Rey de Huesca, llamado Abdelrahman, la constancia de los Aragoneses, que no pudiendo vencer la Plaza por asalto, ni abrir sus muros fortísimos con las maquinas acostumbradas, se mantenian sin embargo pacientísimos en el cerco despues de dos años con la esperanza de que se rindiese por hambre, imploró el socorro no solo de muchos Príncipes Mahometanos; pero aun del Rey Don Alonso, con el pretexto de que Don Pedro, si se apoderaba de Huesca, creceria mucho en poder, y estenderia facilmente sus dominios por Aragon, Castilla, y Toledo. Christianos y Moros se confederaron y unieron contra el Rey de Aragon, los primeros llevando por General à Don García Ordonez, Conde de la Rioxa, y los segundos baxo los ordenes de Amad Almostain, Rey de Zaragoza. Don Pedro, encomendandose, a San Victoriano, cuyo cuerpo hizo Hevar al campo para excitar la devocion de sus soldados, é infundirles valor y confianza, esperó à los enemigos hasta que viniesen, y luego que se fueron arrimando, les salió al encuentro con increible intrepidez hasta la llanura de Alcoraz, donde aunque inferior en fuerzas, batalló con tan grande animo y fortuna en martes dia diez y ocho de Noviembre del año de mil noventa y seis, que perecieron del exército enemigo casi quarenta mil hombres, el Rey de Zaragoza escapó a uña de caballo, y el Conde de la Rioxa quedó prisionero con otros muchos. Alentado con tan insigne victoria, volvió à estrechar el sitio de Huesca, y rindiendosele los Moros por desesperacion, entró en la Ciudad en

DE LA ESPAÑA ARABE. en el dia veinte y cinco del mismo mes, dando las gracias à Dios y al Santo Protector por tan noble conquista. De la substancia de estos hechos gloriosos del Rey Don Pedro no puede dudarse, porque convienen en ellos las Historias y Crónicas mas autorizadas. Tambien parece cierto, que despues de la toma de Huesca tuvo otras guerras con los Moros. aunque las noticias que nos quedan son muy escasas, coligiendose solamente de algunas Memorias y Diplomas, que volvió à apoderarse de Balbastro, plaza ganada y perdida por su padre, y ganada y perdida otra vez por Ermengaudo, Quarto Conde de Urgel; y tomó otras varias fortalezas de Mahometanos, en particular las de Calasanz y Vililla. Murió de enfermedad à veinte y ocho de Septiembre del año de mil ciento y quatro; y se enterró, segun dicen en San Juan de la Peña donde estaban sepultados sus dos unicos hijos Pedro é Isabel; aunque de los epitafios asi de estos como de su padre, no hay que hacer aprecio por ser obras modernas y mal forjadas. Le sucedió en el Reyno su insigne hermano Don Alonso cuyas hazañas me daran materia en la Historia de la España restauradora (1).

CCC. A los Reyes Aragoneses estuvieron sujetos los Señores de Bigorra, desde que Bigorra vasa-Don Sancho el mayor les cedió esta Provin- de Aragon, cia en la distribucion que hizo de sus estados. Era Conde de Bigorra por aquellos tiempos TOM. KII. Ddd

(1) El Autor de los Anales Completenses, pag. 314. El de los Anales Compostelanes, pag. 320. El de 405 Anales Toledanes, pag. 385. Rodrigo Rimenez, Reium , &c. lib.

6, cap. I. pag. 94. Anónimo de Ri-

poll , Gesta Cemitum Bareinenensium , cap. 19. pag. 548. Blanca, Zurita, Mariana, y Ferreras. Vease la Coleccion de Lápidas del siempado les Godes, cap. 1. art. 41, num. 10, II. y II.

Condes de

٠ ٢

394 HISTORIA CIVIL

Bernardo Rogero, cuya hija Ermesenda, que otros llaman Gerberga, se casó con Don Ramiro Rey Primero de Aragon. A dicho Bernardo sucedió otro Conde del mismo nombre cuya hija unica y heredera llamada Beatriz, se casó en el año de mil setenta y ocho con Centullo Vizconde de Bearne y Oleron, desde cuyo tiempo quedaron unidos estos condados con el de Bigorra. Como Centullo no quisiese reconocer la Soberanía de Aragon, el Rey Don Sancho Ramirez, entrandose con exército en sus estados, lo obligó á darle la obediencia, y habiendolo ya sujetado, se valió de él y de sus tropas para las guerras contra Moros. En los años de mil ochenta y nueve ó noventa, fue muerto Centullo alevosamente en el Valle de Tena por García, hijo de Aznar, en cuya casa se habia alojado; delito que el Rey Don Sancho, ya que no pudo castigar en el agresor por haberse refugiado en tierra de Moros, vengó en la persona de su hermano Galindo y demas parientes suyos, desterrandolos á todos y confiscandoles los bienes. Despues de Centullo tuvieron los tres condados de Bigorra, Bearne, y Oleron, sus dos hijos, Beznardo, y Centullo Segundo, uno tras otro: el primero haxo los Reyes de Aragon Don Sancho, y Don Pedro; y el segundo en tiempo del Rey Don Alonso (1). CCCI. Barcelona, en los tiempos de que se trata, obedecia à Don Ramon Berenguer

Ramon Berenguer II. Conde XVI. de Barcelona.

Segundo, Principe hermosisimo, valiente, alegre y afable apellidado en las historias Caheza de

<sup>(1)</sup> Vense a Pedro de Marca, pag. 325, lib, 9, cap. 3, 4, 5, 6, 7 Bittoire de Bearn, lib, 4, cap. 20, 7, pag. 406, 7 sig.

DE LA ESPAÑA ARABE. de estopa, 6 por su cabellera espesa, como dice el Monge de Ripoll, autor de las Actas de los Condes; ó bien como insinua Gaufredo, Monge Vosiense por la estopa con que lo vendaron, quando fue herido de muerte en la cabeza. Aunque era muy amado de los subditos, y al mismo tiempo muy poderoso asi por los muchos estados que tenia en Catalufia y Francia, como tambien por la alianza que habia hecho con Guillermo Conde de Tolosa hermano suyo por parte de madre; sin embargo vivió siempre en continuo desasosiego por la ambicion de su hermano mayor Don Berengario, que de mala gana sufria verse pospuesto al menor. O lo matase este su hermano, como asegura el Anonimo de Ripoll, ó bien sin culpa ni noticia suya algun asesino, como pretenden otros; lo cierto es, que estando de viage falleció de muerte violenta entre Geronaly San Saloni en el dia seis de Diciembre, dedicado à San Nicolas, año de mil ochenta y dos, á los seis años, seis meses y mueve dias de condado. No se sabe de cierto el lugar de su sepultura, que ponea unos en Gerona, y otros en Ripoll (1) esb CCCII. Su muger Matilde, no la hijarde Rogerio. Conde de Sicilia, sino la de Roberto renguer III. Guiscardo, Duque de Pulla y Mesina, vein. Conde XVII. te y cinco dias antes de la muerte del marido parió à Don Ramon Berenguer el tercero, de este nombre seupo nacimiento dió mol tivo agrandes guerras civiles aporque los Butal character Ddd anne change cet

<sup>(1)</sup> Andaimo de Ripoll, Gestà lectie vereinne monumenterium, Es-Comienne Barrinagenning, cap. 15. pag. 545. Balucio. Marca Hippanica Biber quertus 2 pag. 465. y 465. Col- de inta de l'Cataluth y Ataboni. 3.1

coloneses proclamaron y reconocieron al niño como a heredero, legítimo del difunto, nombrando por Regentes à su madre, y à Bernardo, Guillermo de Queralt; y otros pueblos tomaron empeño en savor del tio Don Berengario el pretendiente desheredado. Este Conde intruso, para dar vigor à su faccion contra el legitimo Príncipe, procuró seducir à los Catalanes con el oropel de la religion y piedad, grangeandose el afecto del Papa Urbano Segundo, Frances de nacion, que no tuvo dificultad en reconocerle por Conde de Barcelona, desde el año de mil ochenta y nueve, con la condicion que él y sus herederos se tuviesen siempre por tributarios de la Corte de Roma, pagando cada cinco años como por homenage I San Pedro veinte y cinco. libras de plata acendrada; tributo que no advierten nuestros historiadores, y mucho menos. Baronio, y los demas extrangeros, haber sido ofrecido à Roma por un Conde intruso, no por un legítimo. No le aprovechó à Don Berengario la capa de piedad, porque echado por fin de Cataluña por los Grandes y Señores de Barcelona, se fue segun dicen à Jerusalen, donde acabó sus dias en trage de penitente. Quedaron sin embargo aun despues de su salida algunos resabios de las inquietudes pasadas; porque el Vizconde Bernardo de Carcasona, aunque en el furor de las turbulencias, viendose sitiado y amenazado, juró entregar la Ciudad à Don Ramon Berenguer, quando saliese de la niñez, y se armase. Caballero; sin embargo, llegando el tiempo, faltó á su palabra, aun á pesar de los mismos Carcasoneses, que obligados con 25

DE LA ESPAÑA ARABE. lus armas del Vizconde, y de su aliado el Conde de Tolosa, hubieron de sufrirlo hasta la muerte, y aun reconocer despues à su Primogenito Rogerio, que los trató con la mayor barbarie como a sediciosos y rebeldes. Informado de estas crueldades Don Ramon Berenguer, quiso hacer valer sus derechos con el poder de las armas; y aunque el Vizconde & los principios levantó gente para sostenerse, esdió por fin al consejo que le dieron varones religiosos y de autoridad, besando la mano al Conde como à su Principe, y obteniendo de él en recompensa la perpetuidad del gobierno de Carcasona no solo para sí, mas aun para sus hijos y descendientes. Don Ramon Berenguer, creciendo con los años en valor y generosidad, se mereció el amor de todos los pueblos; y con el empeño que tenian en servirle sus fieles vasallos, salió muchas veces à campaña contra los Moros; les ganó todas las batallas que con ellos tuvo; les tomó varias Ciudades muy fuertes; hizo tributarios à los Reyes de Lérida, Tolosa, y Valencia; y Hevó la guerra aun por mar à la Isla de Ma-Horca, como se verá en la Historia de la España restauradora. A los muchos Estados que tenia en Cataluña y Francia, afiadió en el año mil ciento y once el Condado de Besalú por muerte del último Conde Bernardo Segundo; en mil ciento y doce el de Provenza con otros adyacentes, por haberse casado con Dulcia, hija de Girberto, heredera de aquellas Provincias; y en mil ciento diez y siete el de Cerdaña por haberselo dexado en el testamento el último Conde Guillermo Jordan: de suerte que en atencion à sus muchos dominios lle-

308 - HISTORIA CIVIL llegaron los Catalanes à darle el título de Marques de las Españas, como se lee en algunos Diplomas. De su religion y piedad dió frequentes pruebas en todo el discurso de su vida, y lo son muy señaladas el haber dado à los Obispos de Tarragona el señorio de esta Ciudad, y a los de Gerona los tributos de este condado, y el haberse retirado él mismo al fin de su vida en la casa de los pobres de Barcelona, donde murió exemplarmente desprendido de todos los bienes de la tierra en el mes de Julio del año de mil ciento treinta y uno Gobernó treinta y ocho años y siete meses cumplidos; se enterró en el Monasterio de Ripoll, y dexó los Estados de Cataluña á su Primogenito Ramon Berenguer el Quarto. y los de Francia à su segundo hijo Berengario (1).

Condes de Cordaña.

CCCIII. Los últimos Condes de Cerdaña, cuyo señorío (como dixe) pasó à Ramon Berenguer de Barcelona, fueron dos Guillermos ó Guillenes, el primero padre del segundo. El padre fundó una Ciudad que llamó Villa-libera, hoy Villafranca de Conflent, por razon de la libertad y esencion de alcabalas, que concedió à sus primeros, habitadores; adquirió en título de feudo el Señorío de Cardona por contrato de permutacion hecho con Fulcon Obispo de Urgel; y vendió à los Condes de Barcelona los Señoríos de Carcasona y Razes, que le habia dado su suegra la Con-

Riorez J España Sagrada, com. 25. Apendiz, 11. y 12. pag. 212. y 213. Moret, Anales del Reyne de Navar-74, lib. 14. cap. 4. pag. 804. Veante las Hist. de Cataluña.

<sup>(1)</sup> Antinho do Ripoll ettádo, Cap. 16. pag. 546. Balucio , Marca : Aper Hilpanica liber quartus , pag. 465. Collect. vocerum manumentrum, Escritura 260. pag. 1231. Escr. 328. pag. 1223. Escrit. 358. pag. 1247.

DE LA ESPARA ARABE. desa Rangarde. Estuvo casado en primeras nupcias con Adelaide hija de dicha Condesa, y en segundas con otra Señora llamada Sancha a murio en el año de mil noventa y cinco, y dexó dos hijos, entrambos del primer matrimonio. Guillermo, apellidado Jordan, estuvo ausente mucho tiempo para asistir à la que llamaban entonces guerra santa; hizo acciones de mucho valor contra los turcos; fundó cerca de Tripoli la Villa que llaman Archas; y en ella murió de un flechazo sin dexar succesion. Su hermano Bernardo gobernó por él en su ausencia, y como tampoco tuviese hijos, en consequencia de su muerte, que fue en el año de mil ciento diez y siete, pasó el Condado de Cerdaña (segun he dicho antes) à Ramon Berenguer tercero Conde de Barcelona (1).

CCCIV. Mientras mandaron en Cerdaña los dos Guillenes, de que acabo de hablar. Urgel. continuó con el Señorío de Urgel la Casa de los Armengoles. Ermengaudo Quarto, apellidado el de Gerb, porque construyó una fortaleza de este nombre, tuvo dos mugeres; la primera llamada Lucía, con quien estaba ya casado en el año de mil sesenta y nueve; y la segunda Adelaide, que se halla nombrada en un Diploma de mil ochenta y seis, Fue Principe guerrera, y juntamente muy piadoso. Tomó a los Moros el Condado de Balbastro, despues de haberlo perdido el Rev Don Sancho de Aragon; aunque tambien él

Condes de

pag. 1163. Escrit. 295. pag. 1174. Escrit. 299. pag. 1178, Escrit. 305. y 306. pag. 1186. y 1187. Escrit,

<sup>(1)</sup> Monge de Ripoll , Genta Comirum Barcinonensium, pag. 544. Balucio. Collectio veterum monumenporum, Escrit, 265, 266, pag, 1436. | 311. pag, 21934 Becris, 329, pag. Escrit. 271. pag. 1147. Escrit. 284. 12184 ... 1.

HISTORIA CIVIL lo perdió, si es verdad, que despues volvió i conquistarlo de Moros el Rey Don Pedro. En el último ó penultimo año de su vida se apoderó gloriosamente de Balaguér, que era entonces Ciudad fortísima, y regaló las dos mejores mezquitas, que había en ella á los Canonigos de Urgel, y a los Monges de San Saturnino. Dió pruebas de su piedad no solo en esta ocasion, pero tambien en otras que se le ofrecieron, y señaladamente en la fundacion del Monasterio que llamaban de Gualter sobre el rio Segre. Murió en el año de mil noventa y dos à los veinte y siete cumplidos de su gobierno. Su hijo y succesor Ermengaudo Quinto tuvo el Condado diez años, y murió como Valiente en el de mil ciento y dos, peleando contra los Moros Almoravides en compañía de trescientos Caballeros, y otros muchos Christianos, en un lugar llamado Mojeruca, que será, como pensó Zurita, el que llaman Mollerusa los Catalanes. Estuvo casado este Príncipe con una Señora Castellana, por cuyo motivo su hijo heredero Ermengaudo Sexto fue apellidado el de Castilla (1).

Mohamad V. Rey XXV. de la España Arabe, y III. de Sevilla.

CCCV. El Señorío de los Moros estaba en estos tiempos, como queda dicho, en poder de los Obedes ó Abades, que tenian la Corte en Sevilla. Mohamad Abulcassemo Almotamed Alalla, apellidado tambien Aldapher Almuyedo Benabet ó Ben Abad, Rey tercero de dicha Ciudad, y vigesimo quinto de la España Arabe, comenzó á reynar por muerte de

<sup>(</sup>I) Monge de Ripoll citado, c. I2, pag. 544. Balucio, Collectio, Ge. Escritura 275; pag. 1151. Escrit. 300, pag. 11pp. Escric. 309.

pag. 1190. Zuritz , Anales de la Corona de Aragon , lib. I. Cap. 354 Pag. 34.

DE LA ESPAÑA ARABE. su Padre Abu Amru Obed a veinte y ocho de Marzo de mil sesenta y nueve, y continuó por veinte y dos años, cinco meses y nueve dias, hasta seis de Septiembre de mil noventa y uno, en que le quitaron el Trono los Almoravides. de cuya venida à España hablaré de propósito en otro lugar. Este Príncipe, aunque algunos le acusan de haberse entregado à los placeres, y haber dado á sus Ministros sobrada autoridad; sin embargo era respetado y amado por su sabiduría y talento, por la equidad y justicia con que gobernaba, y por el valor y fortuna con que estendió sus dominios, derribando los nuevos Tronos de varios Reyes, en particular de los de Córdoba, Málaga y Murcia. Tuvo hijos muy sábios, y Generales muy valientes, que contribuyeron à sus glorias y à la felicidad de su Reynado. Entre los hijos se señalaron Mohamad Obaidalla Alraschidéo, Questor integerrimo de Sevilla, y Abulcaledo Jazid Alradéo, Gobernador muy sábio de Algecira: que quedaron envueltos uno y otro en la desgracia del padre, refugiandose el primero en Marruecos, donde vivió larga vida entregado á la música y poësía, y muriendo el segundo en Ronda del Reyno de Granada à manos de un General enemigo, que lo maté alevosamente. Los Generales mas célebres del Rey Mphamad fueron dos Cordobeses, Abdelaziz Albecri, Príncipe de Huelva, y su hijo llamado Abu Obaid Abdalla. Este segundo, que habia servido antes con honor a Mohamad Abu Jahia, Rey de Almeria, limpió el Reyno de Sevilla de varios sediciosos y rebeldes que aspiraban à la dignidad Real, murió despues de la caida de su Príncipe en el año de mil noventa y quatro. El primero, que falleció algunos TOM. XII. Ecc años

Regulos de Córdoba.

CCCVI. La conquista de Córdoba, hecha por el Rey Sevillano y por su valiente General Abdelaziz Albecri, hubo de ser en los últimos meses del año de mil sesenta y nueve. Desde este tiempo reynó en Córdoba Abad, hijo del Rev de Sevilla, hasta fines del año de mil setenta y seis, en que se apoderaron de ella los Toledanos, dando la muerte à dicho Príncipe. Jahia Almamon, Rey de Toledo, à quien su General Harizo, hijo de Hakem, en señal de la victoria envió la cabeza del Rey vencido, fue luego à Córdoba para que le reconociesen por Soberano, y murió en ella despues de seis meses en el año de mil setenta y siete. Su nieto y succesor Jahia Abaser, que tenia al mismo tiempo los Reynos de Córdoba y Toledo, se sujetó por su tierna edad à la tutela de Harizo: pero este valiente Oficial tardó muy poco en perder la Regencia y la vida, porque sabiendo que el Rey de Sevilla para vengar la muerte de su hijo queria moverle guerra, salió de la Ciudad para apartarse mas del enemigo, y caminando se halló perseguido del mismo Rey, que lo alcanzó con su

Alhomaido, Supplementum, pag. 210. Rodrigo Xinsenez, Historia Arabum, cap. 47. pag. 37. y 384 Vesse la Ilustracion 4, num, 254

) i

<sup>(1)</sup> Abu Bakero, Vestis serica, pag. 36. 40. y 46. Abu Abdalla, Vestis acu pieta, pag. 209. Ben Alabas, Cresología, pag. 209. y 210.

DE LA ESPAÑA ARABE. caballo, lo pasó con la lanza de parte à parte, y a vista de los Cordobeses lo mandó colgar de una horca juntamente con un perro para mayor ignominia. El Rey Jahia Aldafer, para honrar la memoria de su Oficial y Tutor, dió el gobierno de Calatrava à su hijo Ahmad, joven docto y prudente, á quien persiguió tambien el Sevillano por varios años, hasta que logró matarle en el de mil ochenta y siete (1).

CCCVII. Jahia Almamon, el Conquis-Regulos de tador de Córdoba, fue Rey de Toledo desde Toledo y Vael año de mil cincuenta, en que murió su padre Ismael Alhagib, hasta el de mil setenta y siete, que sue el de su muerte. Este Principe, que es el que recibió en su Corte à nuestro Rey Don Alonso Sexto quando fue echado de Leon, adquirió mucha gloria con las armas, pues ademas del Reyno de Córdoba, conquistó tambien el de Valencia en el año de mil sesenta y cinco, echando de aquella Ciudad à Abdelaziz Almodfero Abdelmalec. Dió el gobierno de Valencia á Abu Vahebo, hijo de Levun, y el de Murviedro à Abu Jsa, hijo del mismo, que cedió despues esta Ciudad à Abdelmalec Abu Meruen, Rey de Alsalla. Por muerte de Jahia Almamon empuñó el Cetro su nieto llamado Jahia Aldafer J que heredó en un mismo dia los Reynos de Toledo, Córdoba y Valencia; pero con suerte muy desigual à la de su Abuelo, pues en pocos años quedó privado de todos sus Estados, tomandole el Rey Don Alonso la Ciudad de Toledo en mil ochenta y cinco; los Almoravides la de Córdoba en mil noventa y uno, y la de Valencia Ece 2 en

Regulos de

(r) Abu Bakero citado , pag. 45. Vease la Mustracion 5.

HISTORIA CIVIL en mil noventa y tres su matador Abeiafat Abu Ahmed, à quien la tomaron los Christianos luego al año siguiente, que fue el de mil noventa y quatro. El Autor de los Anales Toledanos confundió el orden y las épocas de los dos Reyes de Toledo y Valencia, poniendo la muerte de Almamon en la Egira de quatrocientas sesenta y una, que correspondeal año de mil sesenta y nueve, en cuyo tiempo no pudo morir, habiendo tardado todavia dos años en hospedar á Don Alonso Sexto; y la de Aldafer, que él llama padre de Almamon en lugar de llamarle nieto, en el año de mil cincuenta y tres ó cincuenta y quatro, quando todavia no reynaba Don Alonso, que lo echó de Toledo. Otros Escritores modernos, siguiendo á Don Rodrigo Ximenez, despues de Jahia Almamon ponen por Rey de Toledo á su hijo Hissem, y le dan un año de reynado; pero las historias arábigas no lo nombran (1).

Regulos de Almeria.

CCCVIII. El Reyno de Almeria desde el año de mil cincuenta y dos obedecia á Mohamad Abu Jahia, hijo de Man Aluazratin, de quien hablé en otro lugar. Este Príncipe nacido en Zaragoza, joven sábio, docto y amable, empuño el Cetro en la edad de diez y ocho años, y tomó los renombres de Moezaldaulat, Alauteco y Almotessemo Billa. Acompaño á Joseph, Rey de los Almoravides en muchas expediciones militares, y principalmente lo ayudó en tierra de Lorca en el sitio de una

<sup>(</sup>r) Abu Bakero cirado, pag. 45. Abu Abdalla cirado, pag. 214. El Autor de los Anales Toledanes, pag. 403. Rodrigo Ximenez,

Historia Arabum, cap. 48. pag. 38. Rerum in Hisp. gest. lib. 6. cap. 28. pag. 105. Vease la lines tracion 5.

DE LA ESPAÑA ARABE una Fortaleza de que se habian apoderado los Christianos. Los Almoravides, despues de haberlo experimentado tan fiel, lo sitiaron sin embargo en su misma Ciudad de Almeria, y no contentos aun con esto, pusieron preso a su hijo Obaidalla, que habia ido á Granada á quejarseles de parte de su padre en calidad de Embaxador. Fue tal la pesadumbre que tuvo de semejante ingratitud, que se murió de ella en el año de mil noventa y uno, aunque logró antes de morir que su hijo volviese libre. v con facultad de sucederle en el Reyno despues de su muerte. Efectivamente Óbaidalla Hesam Aldualat (que asi se llamaba el hijo) sucedió al difunto en el dia treinta y uno de Mayo del año de mil noventa y uno; mas no perseveró en el mando sino quatro meses y medio, pues à quince de Octubre del mismo año, por temor del poder y altivez de los Almoravides, desamparó el Trono y se embarcó para el Africa. Luego despues volvió à España, pero de particular, y se retiró en la Ciudad de Beja à estudiar y componer poëssas en la Corte de Almansor Ben Alnas Alsanhageo (1).

CCCIX. El Reyno de Murcia, fundado (como dixe en otro lugar) por el Dalmata Zohairo, que murió en el año de mil cincuenta y uno, quedó desde entonces por voluntad del difunto en manos de Abdelrahman Thaharita Schalabeo, hijo de Mohamad, el qual lo tuvo, segun parece, treinta años, hasta el de mil ochenta y uno, en que se lo quitó Abu Ba-

Regulos de Iurcia.

(1) Abu Bakero , Vestis serica, picta , pag. 214. Ben Alaber , Cronepag. 40. Abu Abdalla Vestie acn legia , pag. 214. Vease la Ilust. 54

405 HISTORIA CIVIL Bakero, hijo de Amar, Español, de familia baxa, nacido en un lugar del territorio de Silves en los Aigarbes. Este hombre de fortuna, con su habilidad y talento se levantó de la pobreza en que habia nacido, y se ganó la amistad y confianza de Mohamad Almotamed, Rey Tercero de Sevilla, que le dió los honores de Consejero de Estado, lo envió con embaxada à la Corte de Don Alonso Sexto, lo puso à la frente del exército para la toma de Silves, y luego que se apoderó de esta Ciudad, lo dexó en ella por Gobernador. Despues de haber recibido tantos honores, desamparó Abu Bakero el servicio del Rey Sevillano con el proyecto de suceder en el Trono al Rey de Murcia, à quien se le presentó para servirle. Abdelrahman Taharita recibió con mucho agrado à un hombre que habia merecido la confianza del Rey de Sevilla, y le fió el cuidado de las alcabalas y demas rentas Reales; pero llegando con el tiempo á penetrar sus ideas. lo desterró luego de la Corte. No se acobardó por esto aquel hombre intrépido: se hizo amigo de Berengario, hijo de Ramon, el Conde intruso de Barcelona, tuvo habilidad para reconciliarse con el Rey de Sevilla; y acompañandose con estos dos Príncipes, fue à poner sitio à la Ciudad de Murcia. Vencido y rechazado por los Murcianos, volvió á renovar la empresa con Berengario el de Barcelo-

na, y con tropas sevillanas y cordobesas: tomó la fortaleza llamada Mula, cerró todos los pasos à los víveres, y obtuvo por fin que la Ciudad se le rindiese despues de la mitad del año de mil ochenta y uno. El vencedor Abu Bakero tuvo el Señorío de Murcia solos tres

años

años, porque disgustandose con él el Rey Sevillano, logró prenderlo en Segura, y haciendolo llevar à Sevilla, le mandó cortar la cabeza en el dia ocho de Noviembre del año de mil ochenta y quatro. Los Murcianos libres del usurpador, reconocieron por Rey à uno de los mismos Taharitas que mandaban antes, llamado Ahmad Abu Abdalla Duluarzratin, cuyo reynado duró diez años, hasta el de mil noventa y quatro, en que lo hicieron prisionero los Christianos en la toma de Valencia (1).

Regulos de Lorca.

CCCX. Lorca, Ciudad del mismo Reyno de Murcia, tuvo tambien sus Reyes, aunque Lorca. no nos queda noticia sino de dos; el primero, llamado Mohamad, hijo de Lebun, que reynó despues de la mitad del siglo once ; y el segundo Abulhassen Duluazratin, hijo de Elisa, Caballero muy noble y Poëta insigne, que habia sido Secretario del antecesor, y le sucedió en el Reyno. Este Principe valiente y muy diestro en el arte militar, dos veces, segun las historias arábigas, peleó con mucha fortuna contra los Christianos; la primera en ayuda de los Almoravides en el año de mil ochenta y seis, quando fue vencido nuestro Rey Don Alonso, como se dirá en su lugar; y la segunda vez en el año de mil y noventa, en que se acompañó con el Rey de Sevilla, y logró (segun dicen) ahuyentar á nuestro Rey vergonzosamente, y tomarle una fortaleza, llamada Elibat, distante doce millas de Lorca. Con la caida del Rey de Sevilla, que fue luego al

(1) Abu Bakero , Vestis series , acu pieta, pag. 215. Ben Alabar. Cropag. 43. 44. Abn Abdalla, Vestis , pag. 215. Yense la lluer. 5. año siguiente, es natural que cayese tambien su confederado Abulhasson, y con él se acabase el Reyno de Lorca (1).

Regulos de Granada.

CCCXI. El último Rey de Granada fue Abdalla, hijo de Balkin, que sucedió a su Abuelo Badis en mil setenta y dos, y tuvo el Reyno diez y ocho años, hasta el de mil y noventa, en que se lo tomaron los Almoravides. Echado y despojado de todos los honores, se embarcó para el Africa, y murió en Marruecos (2).

Regulos de Málaga. CCCXII. El Reyno de Málaga duró todavia menos, pues su último Rey Zagut, hijo de Mohamad, en el año de mil ochenta y seis fue condenado á muerte por el Senado de Córdoba, porque en la guerra que llamaban de Religion, no quiso tomar las armas contra los Christianos (3).

Regulos de Alsalla.

El Señorio de Al-Salla, fun-CCCXIII. dado (como dixe en otro lugar) en el año de mil y diez por Hozail Primero, hijo de Razin, tuvo consecutivamente otros dos Reyes, de quienes no sabemos sino los nombres; Abdelmalec Primero, apellidado Abu Meruan, hermano del antecesor, y Hozail Segundo su hiio. Se siguió el hijo de este Hozail, llamado tambien Abdelmalec, y apellidado Gesamaldaulat, Principe de muy nobles prendas, excelente Guerrero, y amado de todos, principalmente de los soldados, porque los trataba con la mayor humanidad, igualandose con ellos en la comida y vestido, y exponiendose á los Pc-

<sup>(1)</sup> Abu Bakero cit. pag. 45. (2) Abu Abdalla, Vestis acupicta, y Bibliateca, pag. 213. Rodrigo Ximencz, Historia Arabum, .cap. 48.

pag. 38.
(3) Abu Bakere, Ventu series, Pag. 41.

DE LA ESPARA ARREE. peligios de la guerra como qualquiera otro. Era sumamente liberal y generoso: levantó varios edificios, construyó fortalezas y castillos, y en lugar de dar aumento á su erario, lo dió á la pública riqueza y felicidad. Murió este Principe amabilisimo à fines del año de mil ciento y dos, ó principios del siguiente, y dexó por heredero a su hijo, llamado Jahia, en cuyo tiempo los Almoravides destruyeron el Reyno de Al-Salla antes del año de mil ciento y seis (1).

CCCXIV. En Zaragoza reynaron por mas Zaragoza. de un siglo los de la familia de Monder. Despues de los tres Reyes primeros, de quienes he habledo len otro lugar, empuñó el Cetro por herendia Josef Abu Amer Almutaméno! que falleció en el año de mil ochenta y cinco. Su hijo y succesor Ahmad Abu Giafar, apellidado Almostain Billa, murió en batalla cerca de Tudela en el dia veinte y seis de Enero del año de mil ciento y diez, y dexó por succesor à su hijo Abdelmalec Abu Meruan Omadaldaulat, que fue echado del Trono por los Christianos à diez y ocho de Diciembre, dia Miercoles, del año de mil ciento diez y ocho, aunque despues vivió otros doce años, hasta el de mil ciento y treinta (2).

CCCXV. Los últimos Reyes de Badajoz fueron dos hijos del insigne Mohamad Abu Ba- Badajoz y de kero, el primero llamado Jahia Almansor y Beja. el segundo Abu Mohamad Omar Almetuake-TOM. XII. Fff . .

Regulos de

Regulos de

<sup>(1)</sup> Abu Abdalla, Vestis aen pieen , pag. 215. Ben Alabar , Cronologia , pag. 1167 Abu Bakero citado , 4 (a) Abu Abdalla cirado, piago

<sup>211.</sup> Ben Alabar citade , pag. 2114 212. Rodrigo Ximenez , Hutoria Arabam. cap. 48. pag. 38. Vease la Ilustracion 5.

lo. Jahia Almansor se sabe que subió al Trono en el año de mil sesenta y ocho; mas no hallo noticia alguna acerca del tiempo de su muerte. Juzgo sin embargo que no hubo de vivir mucho, y que le acortaria la vida el hermano menor, pues por la ambicion de este (como dice el Historiador Ben Hayan, citado por Abu Bakero Alcodeo) tuvo un reynado muy inquieto y lleno de pesadumbres. Su hermano y succesor, que en tiempo del padre habia tenido el gobierno de Baeza, era Príncipe muy amado del pueblo á pesar de su natural crueldad', por el arte con que sabia disimularla, no negandose jamas á nadie, y agasajandolos á todos como si los amara entrañablemente. Tuvo a su servicid Senotes muy nobles y de sangre Real, como lo era entre otros Abu Mohamad-Ben Hud, cultísimo Zaragozano, el qual sin embargo viendose perseguido de muerte en la Ciudad de Lisboa? donde estaba en calidad de Gobernador, dexó el servicio y se retiró a Toledo. La ciencia de la guerra es en la que principalmente se señaló el Rey Omar, y en particular se adquirió mucha gloria en las expediciones de los Almoravides contra el Rey Don Alonso; aunque poco le aprovechó la fidelidad y valentía con que los habia ayudado, pues uno de ellos mismos, llamado Sirino Ben Abu Bakero, le tomó despues de largo sitio la Ciudad de Badajoz, y habiendolo azotado y tenido algun tiempo en las cárceles de su misma Corte juntamente con sus dos hijos, llamados Alfadelo y Abbaso, les mandó dar la muerte à los tres fuera de los muros de la Ciudad. La toma de Badajoz fue en Sabado dia veinte y uno de Enero del año

DE LA ESPAÑA ARABE. año de mil noventa y quatro; y la sentencia de la muerte de su Rey ( cuyo trágico fin, como de hombre amigo de las Musas, cantaron varios Poëtas) se executó despues de cinco semanas en Sabado dia veinte y cinco de febrero del mismo año. En el mismo tiempo los Almoravides se apoderarian de la Ciudad de Beia, cuyo último Rey, llamado Ben Alnas Alsanageo, é intitulado Almansor, á fines del año de mil noventa y uno habia dado acogida (como dixe antes) al último Rey de Almeria (1).

CCCXVI. Entre las varias guerras que se encendieron en la España Arabe por la mis- sale á campama muchedumbre de Soberanos que aspira- na en defensa ban todos al dominio entero de la nacion, es del Ke memorable en nuestras historias la que movió el Rey de Córdoba, que era entonces Abad Ben Almotamed, à Jahia Almamon, Rev de Toledo, pues dió motivo á que saliese á campaña nuestro Rey Don Alonso en defensa del Toledano, baxo cuya sombra habia vivido mas de un año en tiempo de su destierro. La guerra entre los dos Moros comenzaria en el año de mil setenta y quatro, pues se halla notado en los Anales Toledanos que à veinte y seis de Junio de dicho año, en dia Jueves, hubo arrancado sobre Almeymon, Rey de Toledo. Oyendo la noticia Don Alonso, quiso aprovecharse de la tranquilidad de que gozaba para favorecer á su bienhechor, y marchó luego allá con exército para darle ayuda y socorro. El Toledano suspenso Fff 2

Alonso VL

(1) Abu Bakero Alcodeo, Vestis serica , pag. 40. 41. y 45. Abu Abdalla, Vestis acu pieta, pag. 212,

Ben Alabar , Cronologia , pag. 213. Vease la Ilustracion 5.

y temeroso porque no sabia los designios de nuestro Príncipe, le envió con recelo una noble embaxada, representandole los servicios que le habia hecho en tiempo de sus desventuras y adversidades: mas oyendo de él que puntualmente esta reflexion lo movia à portarse como hombre generoso y agradecido, es indecible como se le ensanchó el corazon, y quan satisfecho quedó de tan noble proceder, principalmente hallandose en circunstancias las mas fatales, pues su enemigo el Rey de Córdoba, como hijo que era y confederado de Almotamed, Rey de Sevilla, era poderosisimo y formidable. Los dos Reyes juntos con sus dos exércitos, no solo echaron del Reyno de · Toledo à los Cordobeses, sino que pasaron todavia mas adelante, penetrando con las armas por todas las Provincias y tierras de Andalucía. Es lastima que no tengamos noticias individuales de una guerra tan importante y ruidosa, que hubo de serlo sin duda, habiendo durado dos años y medio, y acabado con la gloriosa conquista del Reyno de Córdoba. Nuestras historias solo dicen en general, que Don Alonso hizo mucho estrago, y se volvió cargado de riquezas; y las de los Arabes no expresan otra cosa, sino que á fines del año de mil setenta y seis el Rey Abad (como dixe arriba) fue vencido y muerto, y Almamon triunfante se apoderó de la Ciudad y Estados de su enemigo (1). CCCXVII-

Hace conquis- 7 tas en Portudura.

pag. 104. El Autor de los Anales Toledanes, pag. 3:4. Abu Bakero Alcodeo , Vestis serica , pag. 45.

Luego despues de esta guerra, gal y Extrema, parece que pensó Don Alonso en proseguir la con-

<sup>(1)</sup> Lucas de Tuy, Cronicon mundi, pag. 100. Rodrigo Ximenez Rerum he Hisp. gest. lib. 6, cap. 22.

DE EX ESPAÑA ARABE. donquista de Portugal y Extremadura, por cuyas Provincias habian llegado sus anteces sores hasta mas adelante de Coimbra, Visco vi Guardal: La toma de Coria, i de que se apodes ró en un Sabado del mes de Septiembre del año de mil setenta y siete, hubo de ser sin duda muy gloriosa, pues la insinuan nuestras Crónicas en medio del silencio que guardan acerca de las demas hazañas de muestro Rey. Fuera de ceta (conquieta no dicen otra cosa sino que hizo guerra muy larga à los Moros, talandoles las haciendas, y saqueandoles las Villas y Cindades, y que à unos les vencia batallas y à otros los hacia tributarios: muy pocas palabras por derto, tratandose de escribir la historia de tan grande Principe como fue Don Alonso Sexto, pero suficientes sin embargo para formar muy grande concepto de sus muchas proezas y victorias (1).

GCCXVIII. La tercera campaña de Don Alonso fue contra el Reyno de Toledo, de guerra contra cuyo Principe Jahia Aldafer, nieto del que el Reyde Tohabia sido poco antes su consederado, reci- ma muchas bliia sin duda algun agravio, que le dió mo- Ciudades y Vitivo para tan fuerte resolucion pues lo que llas. algunos afirman con Rodrigo Ximenez, que ap hubo mas razon sino la infidelidad de los mismos Toledanos, que descontentos de su Principe, se ofrecieron al nuestro, no me parece verosimil atendiendo á que la guerra fue muy renida, y duró, segun dicen, siete años cumplidos desde el de mil setenta y ocho, en que se empezó, hasta fines de Mayo de mil ouhen-

Emprende la ledo, y le to-

(1) Pelayo Ovetense, Cronicon, Cronicon Lusicanum, pag. 412: El num. 11. pag. 488. El Autor del · del Cranicon Conimbricance, pag. 330.

ta y cinco. En los quatro años primeros se ocupó el exército Christiano en talar varias veces las rierras mas vecinas dila Capital, y hacer excursiones al mismo tiempo por todo el Beyno one rocaba das dos Castillas, ya saqueando una Ciudad, ya sitiando otra, ora tomando esta plaza, y ora aquella, con el fin de que el Rey Jahia, quando se le hubiese de poner sitio à su Corte, se hallase mas flaco de fuerzas y sin fortalezas y Giudades que lo defendiesen por de fuera. Es tal la concision con que puestras historias hablaron de una guerra tan memorable. y tantescasas las noticias que nos dieron de las wictorias v conquistas que apenas sabemos los nombres de las Ciudades y Villas, que se rindicron à las armas poderosas de Don Alonso. Tomarian primero los Chri-tianos las Ciudades mas vecinas à tierra de Campos, Olmedo. Coca, Segobia, Avila y Sepulveda: luego caminatian hacia el Oriente contra Cerezo. Acienza y Medinaceli: irian despues baxando. y se apoderarian de Buitrago, Uzoda, Talamanca, Hita, Guadalaxara, Madrid, Olmos y Canales; y consecutivamente de Escalona, Maqueda Ji Santa: Olalla Mora y Consuegma(n)., very series of the R now more

Aragon.

Pierde algu- CCCXIX. La fama que resonaba por toda nos Oficiales España de las gloriosas victorias del Rey Don poralevosía de Alonso, le mereció en el mayor ardor de su guerra toledana una Embaxada de un Príncipe Moro de la Casa Real de Zaragoza, que como Señor del castillo de Rueda, le pedia ayuda y favor contra Ben-Falac, que se habia alzado con

<sup>(1)</sup> Pelayo citado. Rodrigo Xi-Lucas de Tuy Cronicon mundi , pag. menez citado, cap. 23. pag. 105. 200, Otros muchos,

DELIKIES PARA ARABE. con el castillo, y negabale la obediencia. Acúidió à la empresa por orden del Rey un cuerpo de tropas espogidas, cuyos Generales antes de foizar la plaza se detuvieron en tratados pacíficos con la esperanza de conseguir el efecto sin derramamiento de sangle. El Rebelde, conociendo su propia flaqueza, se armó como vil con el engaño; y abriendo las puertas á los Christianos con la promesa de que entregaria of castillo's Don Alonso, quito la vidualevol simente á todos los que se fiaron de su palabra. Murieron desgraciadamente en esta ocasion los Infantes Don Sancho y Don Ramiro, entrambos hermanos de Don Sancho Garces, altimo Rey de Navarra, el Conde Don Nunc Alvarez de Lara, el Conde Don Gorizalo Salvadorezyapellidado Quatromanos, y otros/Caballes ros de igual valor y nobleza. Algunos Historiadores ponen este suceso en el año de mil ochenta & tres, y los Anales Poledanos en ochenta y seis pero es mas autorizada la época del and de mil ochenta y quatro i que es la que se nombra en la Crónica de Burgos, y en los Anales Complutenses y Compostelanos (1). CCCXX. Parece que Don Alonso no se detuvo en vengar la muerte alguosa de tan nos de la Ciudad y bles guerreros, como era natural haderlo, Reyno de Toporque no quiso levantar ni susponder el importante sitio de Toledo, en que estaba octipado desde el año antecedente, que era el de mil ochenta y tres. Ademas de tener cercada la Ciudad por todas partes con telisfin s a plane issuita , ta bacca Teacon instint ide (1) El Autor del Gronicon Bur-gense, pag. 309. El de los Anales pag. 92. Vease la Coleccion de Lafi-

Se apodera

Complutonier, pag. 339- El de los das del tiempo de los Godes cap. 40 Compostelanos, pag. 321. El de los art. 7. num. 15. y 16.
Téledahor, pag. 385. Rodrigo Kime-1. +L

D. LIVID: MIRGIARH BE. de que no entrasen provisiones, levanté al rededor siete Fortalezas para poderla molestar 31, batir, con toda sporte de máquinas militares. Dos años enteros se defendió el Rey Mond con la mayor firmezazy, constancia, banta que por fin obligado, not del poder de las armas, à que hubiera resistido aun mas largo tiempo, sino de la falfa de viveres para el mantenimiento de tanta gente como habia en la Cludad; pidió capitaliziones, y convino en entregatia la núestro Príncipe con la condicion express, que dos Mahometanos que quisieran irse pudiesen hacerlo libremente, como lo executó el mismo. Revoluhia yendose à sus Estados de Valcociata y los que no quisique salic se quedasan con ans leyes y religion; con la Meaquita mayor, y con sus casas: y haberes. Las tropas, con que Don Alonso conquistó à Toledo, eran todos de subditos supos Gastellanos, Leoneses, Portugueses, Astuniance y Gallegos, pues lo que dicen algunos o que asistió el Rey Don Sancho Ramirez con sus Aragoneses y Navarros, no solo no tiene fundamento en las historias antiguas, pero ni aun verosimilitud, atendiendo 2 les continues guerres que tuyo con los Moros de Huesca y Zaragoza, y al socorro que dió Don Alonso à los Zaragozanos enemigos de Don Sancho, para que pudiesen recobrar el Castillo de Rueda. Otros historiadores hay no solo extrangeros, pero aun españoles, que quitan donuestro Rey mucha parte de la gloria de tan noble conquista, pretendiendo sin ninguna razon ni fundamento, que acudieron para darle ayuda Italianos, Alemanes y Franceses. Los únicos extrangeros que acompaña-TOR

DE LA ESPAÑA ARABE. ron a Don Alonso, fueron su muger Doña Constancia, y su favorito Don Bernardo que despues fue Arzobispo, franceses entrambos, por cuyo zelo indiscreto (como se verá en la Historia de la España restauradora) se vi6. en peligro auestro Rey de perder en un momento la Ciudad que tanto tiempo y trabajo le habia costado. Trescientos setenta y quatro años no cumplidos estuvo la Ciudad y Reyno de Toledo en poder de Moros desde los últimos meses de setecientos y once, ó primeros del siguiente, en que se apoderó de ella el General Tareco Alsadfi, hijo de Zaiad, hasta veinte y cinco de Mayo dia de domingo, fiesta del Santo Martyr Urbano Papa, del año de mil ochenta y cinco, que es la epoca de la memorable conquista, segun las mejores historias y mas antiguas, asi Arabigas como Christianas (1).

· TOM. XII.

(I) Monge de Silos, Cronicon, num. 9. pag. 275. Pellayo Overense, Cronicon Regum Logionensium, num. II. pag. 488. Rodrigo Ximenez, Historia Arabum, cap. 47. pag. 38, y. Rerum in Hisp. gest. lib 6. cap. 33. pag. 105. Lucas de Tüy, Cronicom mundi, lib. 4. pag. 100. Alonso el Sábio, la Crónica de España, parte 4. cap. 3. foi 23. El Autor del Cronicon Eurgense, pag. 209. El del Cronicon Lucitarium, pag. 419. El del Cronicon Conimbriconse, pag.

329. El de los Anales Complutenses,

Fig. 314. El del Cronicon Complu-

IN.

cense, pag. 316. El de los Anales Compostelanes, pag. 321. El de los Anales Teledanes, pag. 385. El del Cronicon de Cardeña, pag. 372. Abu Abdalla, Ben Alchathib, Vestis acaptiera, pag. 214. Alhomaido Supplementum, pag. 210. Abul: Faragio, Historia compendiata Dynastiarum a Dinastia 9, pag. 242. Anónimo Floriacense, Historia Francica fragmentum pag. 89. Sigebetto Gentalacense, Retum toto orbe gestarum Crúnica pag. 165. Otros mughos extrageros y españoles.

### INDICE

De las Ediciones á que se refieren las citas de los Autores, para que puedan todos asegurarse de ellas.

## A

Abi Abdalla Ben Alkatib Alsalem. Plenilunii splendor, sive Granata Historia, in tres partes distributa. En el tomo 2. de la Bi-

blioteca de Casiri. Matriti 1770.

Abu Abdalla Ben: Abdalla Mohamad, vulgo Ebn Alkhathib. Vestis acu picta, sive Cronologia Calipharum, Regumque Hispania et Africa, versibus conscripta, simulque in Epitomen contracta. En el tomo 2. de la Biblioteca de Casiri. Matriti 1770.

Granatensis Encyclica, sive Bibliotheca Arabico-Hispana. En el mismo tomo 2. de Ca-

siri. Matriti 1770.

Abu Bakerus Alcodeus Ebn Alabar. Excerpta ex Historia illustrium Poetarum, cui titulus: Vestis Serica. En el tomo 2. de la Biblioteca de Casiri. Matriti 1770.

Abulpharajius [Gregorius]. Historia Compendiosa Dynastiarum arabicè edita, et latinè versa ab Eduardi Pocokio Oxoniæ 1663.

Abmen Ben Jahia Ben Ahmad Ben Amira Aldhodi. Bibliotheca Arabico-Hispana. En el tomo 2. de la Biblioteca de Casiri. Matriti 1770.

Albeldensis [ Monachus ]. Cronicon Albeldense, si-

DELAS BDICIONES. 419
sive Emillanense. En el tomo 13. de la Espafia Sagrada. Edicion segunda. Madrid 1782.
Alhomaidi. Supplementum ad Historiam Calipharum Regumque Hispania. En el tomo
2. de la Biblioteca de Casiri. Matriti 1770.
Ali Ben Abdelrahman, vulgo Ben Hazil.
Fragmentum Historia Hispana. En el tomo 2. de dicha Biblioteca. Matriti. 1770.
Alonso el Sabio. Las quatro partes enteras de

Alonso el Sabio. Las quatro partes enteras de la Crónica de España que mando componer dicho Rey, vista y enmendada su impresion por el Maestro Florian Docampo. Valladolid 1604.

Alphonsus Tertius. Vease Salmanticensis Sebastianus.

Alvarus Cordubensis. Vita, vel Passio Beatissimi Martyris Eulogii sub Rege Mohamad. Compluti 1574.

Anastasius Bibliotecarius. De Vitis Romanorum Pontificum á Beato Petro Apostolo ad Nicolaum Primum, operá et studio Francisci Blanchini Veronensis. Romæ 1718.

## B

Baluzius [Stephanus]. Capitularia Regum Francorum. Parisiis 1677.

Marca Hispanicaliber quartus. Parisiis 1688.

Collectio veterum monumentorum ad historiam illarum Regionum pertinentium, qua describuntur in Libris Marca Hispanica. Parisiis 1688.

Directatio de Episcopatu Egarensi. En el tomo 6. de la Coleccion de Concilios de Coleti. Veneriis 1728. y sig.

Ggg 2

141. 1

Ba-

Baronius [Cæsar]. Annales Ecclesiastici cum Critica historico-cronologica P. Antonii Pagi, Ord. Minorum. Lucæ 1741.

Beja [Isidoro de] V. Isidorus.

Ben Alabar [Abu Bakerus Alcodæus]. V. Abu Bakerus.

Ben Alabar. Cronologia Hispana. En el tomo 2. de la Biblioteca de Casiri. Matriti 1770.

Ben Alkhathib. V. Abu Abdalla.

Ben Hazil. V. Ali Ben Abdelrahman.

Ben Jahia Aldhobi. V. Ahmen Ben Jahia.

Bermudo Rey. V. Veremundus.

Bertinianus [Monachus]. Anales Regum Francorum d tempore Carlomanni, et Pippini ad annum 882. En el tomo 3. de la Coleccion de Du Chesne. Parisiis 1641.

Blanca [Hieronymus]. Aragonensium Rerum Commentarii. Casaraugusta 1488.

Blanchinus [Franciscus]. V. Anustasius Bibliothecarius.

Blancus [Horatius]. Annotationes in Pauli Diaconi de gestis Longobardorum libri sex. En el tomo 1 de la Coleccion de Muratori. Medionali 1723.

Bonifacius Moguntinus [Sanctus]. Epistola, nunc primum luce notisque donata per Nicolaum Serarium. Moguntia 1605.

Bouquet [Martin]. Recueil des Historiens des Gaules, es de la France. Paris 1739.

 $\mathbf{C}$ 

Campo [Florian Do. ] V. Alonso el Sabio. Casiri [Michael]. Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis. Matriti 1760. y 1770. Ches-

## D

Daniel [Gabriel]. Histoire de France depuis P esablissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules Amsterdam 1720. Docampo [Florian]. V. Alonso el Sabio. Du Chesne [Andreas]. V. Chesne.

### E

Ebn Alabar. V. Ben Alabar.

Ebn Alkhathib. V. Abu Abdalla Ben Alkhatib.

Egidus [Joannes]. Passio Sancti Nicolai Alcama, Regis filii, et sociorum Martyrum, qui passi sunt apud Ledesmam. En el tomo 14. de la España Sagrada. Edicion segunda. Madrid 1786.

Eginardus [ Monacus ]. Vita Careli Regis Magni. En el tomo 2. de la Coleccion de

Du Chesne. Parisiis 1636.

Annales Regum Francorum Pippini, Caroli Magni, et Ludovici Pii. En el tomo 2. de la misma Coleccion. Parisiis 1636.

Epistolæ ex vetusto Codice Laudonensi. En el tomo 2. de dicha Coleccion. Parisils 1636.

Egolismensis [ Monachus ]. Caroli Magni Vita. En el tomo 2. de la Coleccion arriba dicha. Parisiis 1636.

El-

Elmacinus [Georgius]. Historia Sarracenica, arabice olim exagerata, latine reddita operá ac studio Thoma Erpenii. Lugduni Batavorum 1625.

Eulogius Cordubensis [Sanctus]. Opera, studiô ac diligentia Petri Poncii Leonis à Corduba Episcopi Plasentini. Compluti. 1574.

## F

Fabricius [Joannes Albertus]. Bibliotheca greca, sive notitia Scriptorum veterum Grecorum. Editio tertia, ab Auctore recognita, et plurimes locis aucta: Hamburgi 1718.

Faura [ Joannes Baptista ]. Tabulæ Cronologicæ Joannis Dominici Musantii é Soc. Jesu Editio tertia in formam commodiorem redacta.

Romæ et Bononiæ 1752.

Favyn [André]. Histoire de Navarre, contenant l'origine, les vies et conquestes de ses Rors. Paris 1612.

Faxardo [Don Diego Saavedra]. Corona Gótica, Castellana y Austriaca. Madrid 1670.

y sig.

Ferreras [Jean de]. Histoire generale d'Espagne, traduite de l'espagnol, et enrichie de notes historiques et critiques par Monsieur d' Hermilly. Tomos segundo y tercero. Paris 1751.

Florez [P. M. Enrique]. España Sagrada.

Madrid 1747. y sig.

Fredegarius Scholasticus. Chronicon quod ille, inte Childebrando Comite, Pippini Regis insit. En el tomo 1. de la Co-Parisiis. 1636.

Fro-

Frodoardus Rhemensis. Cronicon ab anno 918. usque ad annum 966. cum apendice aliquos annorum. En el tomo 2. de dicha Coleccion. Parisiis. 1636.

## G

Garibay y Zamalloa [Estevan]. Los quarenta libros del Compendio Historial de las Crónicas, y universal historia de todos los Reyes de España. Barcelona 1628.

Gemblacensis [Sigebertus] Rerum toto orbe gestarum Crónica, opera ac studio Auberti

Mirai. Antuerpiæ 1608.

Gervasius Tisleberiensis. Liber de mirabilibus Mundi, seu Otia imperialia, ad Othonem Quartum Imperatorem. En el tomo 3. de la Coleccion de Du Chesne. Parisiis 1641.

Gil [Joannes]. Vease Egidus.

Glaver Rodulphus. Historiarum sui temporis libri quinque ab Ugone Capeto, usque ad annum 1046. En el tomo 4. de dicha Coleccion de Du Chesne. Parisiis 1641.

Gratianus. V. Corpus Juris Canonici.

## H

Hepidannus Sancti Galli [Monacus]. Anales breves ab anno 709. usque ad annum 1044. En el tomo 3. de la Coleccion arriba dicha. Parisiis 1641.

Hermilly [Monsieur de ]. V. Ferreras.

Iba-

## I

Ibañez de Segobia, Marques de Mondejar [Don Gaspar]. Obras Cronológicas. Valencia 1744.

Advertencias á la historia del P. Juan de

Mariana. Valencia 1746.

Isidorus Pacensis Episcopus. Cronicon. En el tomo 8, de la España Sagrada. Madrid 1756.

# L

Lancelloti. V. Corpus Juris Canonici.

L'aureshamensis [Monacus.]. Annales Francorum ab anno 714. ad annum 817. En el tomo 2. de la Coleccion de Bouquet. Paris 1739.

Leo Africanus [Joannes]. De viris quibusdam illustribus apud Arabes Libellus. En el tomo 13. de la Biblioteca griega de Fabri-

cio. Hamburgio 1726.

Leo [Petrus Poncius]. Opera Divi Eulogii Cor-

dubensis. Compluti 1574.

Liuthprandus Ticinensis. Rerum ab Europæ Imperatoribus et Regibus, ipsius præsertim tempore, gestarum libri sex. En el tomo 3. de la Coleccion de Du Chesne. Parisiis 1641.

Lucas Tudensis. Cronicon Mundi ab origine ejusdem usque ad eram 1274. En el tomo 4. de la Coleccion de Schofto. Francosurti 1608.

Mar-

## M

Marca [Pierre de] Histoire de Bearn, contenant l'origine des Rois de Navarre, des Ducs de Gascogne, Marquis de Gothie, Princes de Bearn, Comtes de Carcassone, de Foix, et de Bigorre. Paris 1640.

Marca hispanica, sive limes hispanicus. Accessere gesta veterum Comitum Barcinonen-

sium, &c. Parisiis 1688.

Mariana [P. Juan de]. Historia general de España, enmendada y añadida por el mismo Mutor. Madrid 1639.

Mayans y Siscar [Don Gregorio]. Prefacion á las obras cronológicas de Don Gaspar Ibañez de Segobia, Marques de Mondejar. Valencia 1744.

Mohamad Ben Abdalla Ebn Alkatib. Vease

Abu Abdalla.

Moissiacense Monachus. Cronologia Regum Gothorum ex veteri Codice manuscripto. En el tomo 1. de la Coleccion de Du Chesne. Par risiis 1636. Y en el tomo 2. de la Coleccion de Bouquet. Paris. 1739.

Cronicon vetus ab initio Regni Francorum, usque ad annum 819. En el tomo 3. de la Coleccion de Du Chesne. Parisiis 1641.

Mondejar [ Marques de ]. Vease Ibañez de Segobia.

Morales [Ambrosius]. La Crônica general de España. Alcala de Henares 1577. Annotationes in Divi Eulogii Cordubensis ope-

ra. Compluti 1574.

Moret [ P. Joseph de ]. Investigaciones histo-FOM. XII. Hhh riricas de las antigüedades del Reyno de Navarra. Pamplona 1665.

Anales del Reyno de Navarra, Pamplo-

na 1684.

Muratori [ Ludovicus Antonius ]. Rerum Italicarum Scriptores. Mediolani 1723.

Musantius [ Joannes Dominicus ]. V. Faure.

## N

Nebot y Sans [Doctor Joseph]. Aprobacion de las obras cronologicas del Marques de Mondejar. Valencia 1744.

Nicephorus [Sanctus]. Breviarium historicum de rebus gestis ab obitu Mauriti ad Constantinum usque Copronymum, interprete Dyonisio Petavio cum ejusdem notis. Parisiis 1648.

Nithardus. De dissensionibus filiorum Ludovici Pii, libri quatuor ad Carolum Calvum Francorum Regem. En el tomo 2. de la Coleccion de Du Chesne, Parisiis, 1636.

Nubiensis. Geographia, recens ex arabicum in latinum versa á Gabriele Sionita. Parisiis. 1619.

# Q

Ordonius Monachus, Continuatio factorum et miraculorum Sancti Rudesindi Episcopi Dumiensis. En el tomo 18, de la España Sagrada. Madrid 1764.

## P

Pacensis [Isidorus]. V. Isidorus.

Pagius [Antonius]. V. Baronius.

Paschasius [Sanctus Petrus]. Opera à Sacra Rituum Congregatione approbata. Matriti 1676.

Paulus Warnefridus Langobardus Diaconus.

De gestis Langobardorum libri sex, editi di
Frederico Lindenbrogio Belga: accesserunt
annotationes Horatii Blanci Romani. En el
tomo 1. de la Coleccion de Muratori. Mediolani 1723.

Pelagius Ovetensis Episcopus. Cronicon Regum Legionensium. En el tomo 14. de la España Sagrada. Edicion segunda. Madrid 1786.

Pellicer de Ossau y Tovar [Don Joseph]. Anales de la Monarquía de España despues de su pérdida. Madrid 1681.

Perecius [P. M. Joseph]. Disertationes Ecclesiastica, in quibus, &c., Salmantica 1688.

Petrus Bibliothecarlus. Historia Francorum abbreviata, ab anno Christi 715. usque ad annum 898. ex Codice Romano. En el tomo 3. de la Coleccion de Du Chesne, Parisiis 1641.

Pocokius [Eduardus]. Historia compendiosa Dynastiarum, auctore Gregorio Abul Pharajio Malatiensi Medico, arabicè edita, et latinè versa. Oxonia 1663.

Poncius Leo [Petrus] V. Leo,

-11.

Theganus Trevitensis. De gestis Ludovici Pii Imperatoris. En el tomo 2. de la Coleccion de Du Chesne. Parisiis 1636. Tisleberiensis [Gervasius]. V. Gervasius. Tudensis [Lucas]. V. Lucas.

Venero [P. Alonso]. El Enchiridion de los tiempes. Segunda edicion. Burgos 1540.

Veremundus II. Rex. Diploma, et Archivo compostellano transcriptum, et annotationibus illustratum ab Ambrosio Morales. En las obras de San Eulogio. Compluti 1574.

Victor Massiliensis [ Sanctus ]. Excerpta ex Cronico. En el tomo 28. de la España Sa-

grada. Madrid 1774.

Vigila [ Monachus ]. Continuatio Cronici Albeldensis, sive Emilialensis. En el tomo 13. de la España Sagrada. Edic. segunda. Madrid 1782. Carmina quibus finitur Codex Gothicus Vigilanus. En el mismo tomo 33. de la misma España Sagrada: Madrid:1781.

Warnefridus Langobardus Diaconus [Paulus]. V. Paulus.

1.125.55

some the charge with a radio Mas

Ximenez Navarrus [Rodericus]. Rerum in Hispania gestarum, libri novem ad veteram exem-

DE LAS EDICIONES. exemplaria comparati. En el tomo 2. de la Coleccion de Schotto, Francosurti 1603. Historia Arabum longe accuratius ., quam ante, è manusonipto Codice expressa. Lugduni Batavorum 1625.

Land of the State of the State

Yepes [ P. Antonia de ]. Cronica general de la Orden de San Benito. Irache y Vallado. lid 1609. y sig.

Z

Zurita [Geronimo]. Anales de la Corona de Aragon. Zaragoza 1610.

#### ANONIMOS.

Additio ad Joannis Biclarensis Cronicon. En el tomo 6. de la España Sagrada. Edicion segunda. Madrid 1763.

Annales Complutenses. En el tomo 23. de di-.

cha España Sagrada. Madrid. 1767.

Annales Compostellani ex Codice compostellano, vulgo appellata Tumbo negro. En el tomo 23. de la misma. Madrid. 1767.

Annales Francici breves ab anno Christi 707. usque ad annum 709. in Monasterio Sancti. Nazarii juxta Rhenum scripti. En el tomo 2. de la Coleccion de Du Chesne. Parisiis 1630.

Annales Francici, qui vulgo Nazariani dicuntur. En el tomo 2. de la Coleccion de Bou-) An-

quet. Paris. 1739.

Anales Francorum ab anno 608. ad annum 800. ex Ausbus: Codicibus: Manuscriptis, Joannis 1: Tilii, at Alexandri Peravii. En el tomo 2. de la Coleccion de Du Chesne. Parisiis. 1636.

Annales Francorum auctiores, ab anno 708. ad annum 808. quo auctor se vixisse testatur, ex antiquo Codice Joannis Tilii. En el mismo tomo 2. de dicha Coleccion. Pari-

siis 1636.

Annales Francorum Fuldenses ab anno 714. usque ad annum 900. incepti et continuati ab incertis, sed illius Aevi Auctoribus. En el tomo 2. de la misma Coleccion. Parisiis. 1636.

Anales Francorum, qui vulgo Petaviani vocantur. En el tomo 2. de la Coleccion de Bou-

quet. Paris 1736.

Annales Francorum, qui vulgo Tiliani dicuntur. En el mismo tomo 2 de dicha Colec-

cion. Paris 1739.

Annales Metenses rerum Francicarum ab anno 687. usque ad annum 904. in Monasterio Sancti Arnulfi Metensis scripti. En el tomo 3. do la Coleccion de Du Chesne. Parisiis 1641.

Annales Resum Francicarum ab anno 741. ad annum 814. ex vetusso exemplari manusveripto Antonii Loiselli. En el tomo 2. de la misma Coleccion. Parisiis 1636.

Annales Toledanos. En el tomo 23. de la Espa-

.-ña Sagrada. Madrid 1767.

Aquitanica Historia Fragmentum, recens emendatum, ac plerisque in locis auctum ex vetusterum Codicum fide. En el tomo 2. de la Coleccion arriba dicha. Parisiis 1636. Y en el tomo 4. de la misma. Parisiis 1641.

Capitularia Regum Francorum, qua Stepha-

| DE LASEDIÇIONES. 433.                            |
|--------------------------------------------------|
| nus Baluzius Tutelensis in unum collegit. Pa-    |
| risiis 1677.                                     |
| Careli Magni Regis Erangorum et Imperatoris      |
| vita, ab incerto Scripfore, Sed coesuneo, ut     |
| videtur, scripta. Ex veteri Codice Bibliothe     |
| ce Thuane. En el tomo 2. de la Coleccion         |
| de Du Chesne, Parisiis 1636.                     |
| Cronicon Barcinonense primum, ex Spicilegie      |
| Achery, En el tomo 28. de la España Sagra-       |
| da. Madrid 1774.                                 |
| Cronicon Barcinonense seçundum, ex Baluzio.      |
| En los Apéndices de la Marca Hispanica. Pa-      |
| risiis 1688.                                     |
| Cronican breve á mundi exordio ad annum 810.     |
| en vetusto Codice manuscripto Beda de ra-        |
| tione semporum. En el tomo 3. de la Colec-       |
| cion de Du Chesne. Parisiis 4641.                |
| Cronicon breve, anno Christi septingentesimo de- |
| cimo scriptum. En el tomo 2. de la Colec-        |
| cion de Bouquet. Paris 1739                      |
| Cronicon Burgense. En al tomo 23 de la España    |
| Sagrada. Madrid 1767.                            |
| Cronicon Complutense. En el tomo 23. de la       |
| misma España Sagrada. Madrid 1767                |
| Cronicon Compostelanum. En el tomo 20. de la     |
| misma España Sagrada. Madrid 1765. —             |
| Cronicon Conimbricense, En el tomo \$3. de la Es |
| paña Sagrada arriba dicha. Madrid 1767.          |
| Cronicon de gestis Normannorum in Francia al     |
| . anno 888 usque ad annum 896. ex ansique        |
| exemplani Carthusia, Montisdei in Dissees        |
| Brandia En el jomo, a de la Coleccion de         |
| Du Chesne. Panisiis 1836 36 32 L. S. Co.         |
| Gronicon ex Historia Compostellana Codica num    |
| primum editum. En el tomo 23, de la Españ        |
| no Sacrada. Madrid 136721 to mil tanto and the   |
| 55 TOM. XII. Iii Cro-                            |

## ERRATAS.

| Pag.              | Lin. | Dice. Lease.    |
|-------------------|------|-----------------|
| 119.              | 25.  | sobrado sobrada |
| 225.              | 7.   | mugeras mugeres |
| 39 <sup>1</sup> · | 11.  | lugo luego      |



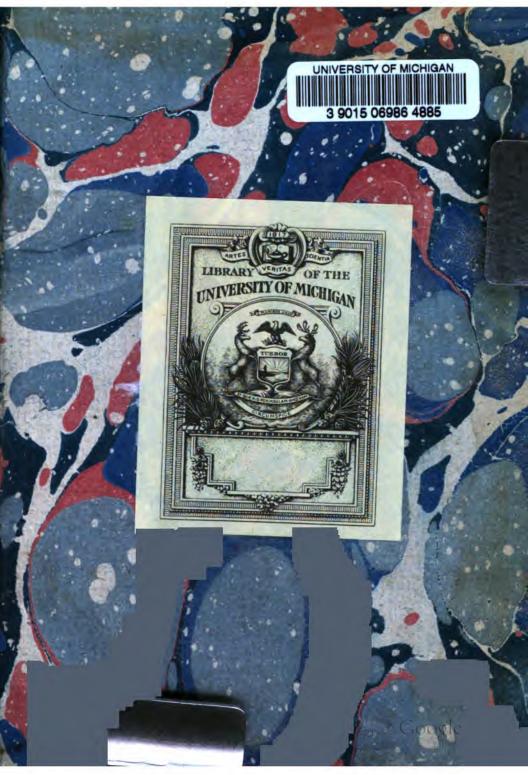

